# Demóstenes

# Discursos Privados II



Demóstenes (Atenas, 384 a. C.-Calauria, 322 a. C.) es uno de los grandes oradores de todos los tiempos (Cicerón escribió que era «el orador perfecto») y estuvo intensamente implicado en la política ateniense y griega. Vivió en el siglo IV a. C., tiempo de gran agitación política, de declive de la ciudad-estado ática y de creciente hegemonía macedonia, a la que se opuso con toda su energía y capacidad intelectual. La importancia de la oratoria en su tiempo era enorme, puesto que en la justicia ateniense lo decisivo era la habilidad de acusador y demandado en la presentación del caso (en Grecia era la parte, no su abogado o logógrafo, quien hablaba ante el jurado, si bien de costumbre su parlamento consistía en un discurso que le había escrito el segundo). Demóstenes brilló como nadie en este campo.

Tras sus estudios de retórica, en los que se familiarizó con los oradores anteriores y sus recursos lingüísticos y argumentativos, así como con los del historiador Tucídides, Demóstenes trabajó un tiempo como logógrafo, componiendo los llamados discursos privados, o forenses, de los que la tradición ha conservado muchos: más de cuarenta, si bien una docena parece de otros autores. En este ámbito, sus discursos más famosos son los que afectan a asuntos personales del autor y los que discuten la herencia y la suerte de la familia del banquero Pasión. En cuanto cumplió la mayoría de edad presentó una demanda contra sus tutores, que habían dilapidado el patrimonio familiar de su difunto padre, miembro de la clase mercantil enriquecido con el comercio de las armas, y que le había legado al morir (teniendo siete años) sus bienes en fideicomiso. Contra ellos pronunció cinco discursos: tres contra Áfobo y dos contra Onétor, y logró recuperar una parte de su herencia. Demóstenes se dedicó después a redactar discursos para su utilización en pleitos privados de terceras personas, y tuvo mucho éxito en su profesión.

Los últimos discursos privados de Demóstenes anuncian ya su creciente interés por los asuntos públicos: Contra Androcio y Contra Leptino atacan a individuos que pretendían eliminar unas exenciones de impuestos. En Contra Timócrates y Contra Aristócrates denuncian situaciones de corrupción.

### Demóstenes

## **Discursos privados II**

**Biblioteca Clásica Gredos - 65** 

ePub r1.0 Titivillus 18.11.2020 Título original: Discursos privados II

Demóstenes, 341

Traducción: José Manuel Colubi Falcó

Introducciones y notas: José Manuel Colubi Falcó Asesor para la sección griega: Carlos García Gual

Revisión: Juan Manuel Guzmán Hermida

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1



### **XLV**

### CONTRA ESTÉFANO, POR FALSOS TESTIMONIOS, I

### INTRODUCCIÓN

Apolodoro ha perdido su proceso contra Formión, y ahora, poco después de tal acontecimiento, año 349 a. C., encausa a uno de los testigos de aquel proceso, Estéfano, pariente suyo además, bajo la acusación de haber depuesto falso testimonio. El blanco de las iras de nuestro hombre, sin embargo, no es sólo el perseguido, sino también, y muy en especial, su padrastro Formión, y hasta sus propios madre y hermano, contra quienes se deshace en toda suerte de improperios, al tiempo que, como solía ocurrir con más frecuencia de lo que fuera deseable, colma de elogios a los jueces y a los que en calidad de tales sentenciaron el proceso anterior. La adulación es infame, y la torpeza tal, que no se da cuenta de que, a menudo, las injurias y acusaciones se vuelven contra él mismo, ni tampoco de que sus palabras sólo pretenden que por razones de parentesco se testimonie, sin más consideraciones ni preámbulos, a su favor, aun cuando la verdad sea otra.

El punto de partida del proceso es el testimonio del número 8, en el que Estéfano, junto con otros, da fe de un requerimiento dirigido por Formión a Apolodoro, para que proceda a la apertura del testamento de Pasión, y de una copia del mismo introducida en la urna por aquél. La última parte —cuyo espíritu es claro mas no su redacción, que, excesivamente abreviada, deja mucho que desear— da pie al orador para acusar a Estéfano de haber depuesto falso testimonio, pues de las últimas voluntades del difunto no puede dar fe bajo ningún concepto, dado que no se hallaba presente en el momento del pretendido otorgamiento. La deposición es, así, falsa, «por esa fundamental razón», mas también porque son notorias las contradicciones

entre las cláusulas testamentarias y las contenidas en el contrato de arrendamiento, todo lo cual atenta contra el sentido común y la fama de buen padre de familia que tenía el difunto banquero, y demuestra palmariamente la falsedad de uno y otro. Por lo demás, son igualmente falsos el requerimiento y la carta de pago y descargo de que se prevalió Formión, inventor de testamento y del contrato de arrendamiento, para ganar el juicio.

Apolodoro, pues, no se resigna a soportar las pérdidas que pretende haber sufrido como consecuencia de los turbios manejos de Formión, y con el ejercicio de esta acción por falsos testimonios quiere resarcirse: el triunfo en la causa le supondría un talento (estimación del número 46), mas también la posibilidad de procesar a su padrastro mediante el ejercicio de la *díkē kakotekhniôn*, con lo que los daños sufridos se compensarían de otra forma.

Por último, debemos añadir que el discurso plantea problemas de autenticidad; por sus rasgos parece de Demóstenes, y tal fue la consideración que mereció en la antigüedad<sup>[1]</sup>, mas la deshonestidad que supone haber defendido dos tesis contrarias en la misma causa ha inducido a algunos críticos a negar su filiación demosténica. Empero, las conveniencias políticas no deben descartarse en un caso así<sup>[2]</sup>.

### **ASUNTO**

Cuando Apolodoro enjuició a Formión reclamando el capital de la banca y éste opuso excepción al proceso, Estéfano, con algunos otros, depuso a favor de Formión que éste le dirigió a Apolodoro un requerimiento para que, si negaba que fuera copia de las disposiciones testamentarias de su padre Pasión la que Formión presentó, abriera el testamento en sí, que tenía en depósito y exhibía Anfias; que Apolodoro no quiso abrirlo, y que ésta era la copia de las últimas voluntades de Pasión. Este testimonio depusieron los compañeros de Estéfano, en tanto que Apolodoro alegaba contra Formión que había inventado el testamento y que todo el asunto era un fraude. Pues bien, después de haber sido vencido en el juicio, Apolodoro procesa a Estéfano a propósito del testimonio diciendo que es falso.

Víctima de un falso testimonio, atenienses, y después de haber sufrido insolente y terrible trato de Formión, he venido a obtener justicia de los culpables en vuestra audiencia. Pido a todos vosotros, suplico y ruego, primero, que me escuchéis con benevolencia (pues importante es para los desdichados, como yo, poder hablar de las desgracias que han sufrido y conseguir unos oyentes, vosotros, con buena disposición); después, que me prestéis los auxilios del derecho si os parece que soy víctima de injusticia. Os demostraré que Estéfano, aquí presente, ha depuesto falso testimonio, que lo ha hecho por codicia y que él mismo es su propio acusador. ¡Tan grande es la

evidencia del hecho! Intentaré desde un principio exponer con la mayor brevedad de que sea capaz lo realizado por mí con respecto a Formión, y cuando lo hayáis oído, por ello os daréis cuenta de su perfidia y de que estos sujetos han depuesto falsos testimonios.

En efecto, yo, jueces, como me hubiera sido transmitida por mi padre una gran fortuna, la tuviese Formión y, además de eso, se hubiese casado con mi madre mientras yo me hallaba fuera desempeñándoos el servicio público de la trierarquía (de qué modo, quizá no esté bien para un hijo hablar prolijamente de su madre), cuando, después de haber regresado, me apercibí y vi lo sucedido, aunque me indigné mucho y lo llevé a mal, no pude intentar una acción privada (pues en la ocasión de entonces no había procesos privados, sino que vosotros los aplazabais a causa de la guerra<sup>[1]</sup>), pero sí presento una denuncia pública por ultraje<sup>[2]</sup> contra él ante los tesmótetas. Como pasara el tiempo, se extinguiera la acusación y no hubiera procesos privados, le nacen a mi madre hijos de este sujeto. A continuación (pues se dirá toda la verdad delante de vosotros, jueces) hubo muchas y afables razones de parte de mi madre y ruegos en pro de Formión, aquí presente, y también numerosos, mesurados y humildes razonamientos de este mismo individuo. Mas, para abreviar este relato, atenienses, puesto que él pensaba que no había de cumplir nada de lo que entonces acordó, y porque intentó despojarme del dinero que como capital del banco tenía, me vi obligado a ejercitar contra él una acción privada tan pronto como hubo posibilidad. Pero este sujeto, al darse cuenta de que en todo sería redargüido y se demostraría que había sido para con nosotros el más desleal de los hombres, maquina y prepara esos planes por los que Estéfano, aquí presente, depuso falso testimonio contra mí.

Primero interpuso la excepción de que la acción no era admisible; después presentó testigos falsos de que yo le di descargo de las reclamaciones, de cierto contrato de arrendamiento que había sido amañado y de un testamento que jamás existió. Habiéndoseme adelantado de suerte que hablara primero por ser una excepción y no entrarse en el fondo<sup>[3]</sup>, después de haber leído estos testimonios y proferido otras mentiras según creía que le convenían, dispuso a los jueces de tal modo, que no quisieron oír ni una sola voz nuestra; condenado a la epobelía<sup>[4]</sup> y sin haber sido juzgado merecedor de hacer uso de la palabra, sino ultrajado como no sé si algún otro hombre lo fue jamás, me marché con pesadumbre, atenienses, y llevándolo a mal. Pero, dándome una razón, descubro que quienes juzgaron entonces grande disculpa tienen (pues yo mismo no sé lo que habría podido votar si no hubiera sabido nada de los hechos y escuchando sólo los testimonios que se deponían), y que sí son

merecedores de ira éstos, que con deponer falacias fueron los causantes de esos males. Pues bien, de los otros que han testimoniado, cuando contra ellos proceda, entonces hablaré; de lo que ha depuesto Estéfano, aquí presente, procuraré informaros ahora. Toma el mismo testimonio y léemelo, para que a partir de él inicie mi prueba. Lee; tú corta el agua<sup>[5]</sup>.

### TESTIMONIO[\*]

Estéfano, hijo de Menecles, de Acamas, Endio, hijo de Epígenes, de Lamptras, Escita, hijo de Harmateo, de Cidateneo, atestiguan que estaban presentes ante el árbitro Tisias de Acamas cuando Formión dirigía un requerimiento a Apolodoro para que, si negaba que fuera copia del testamento de Pasión el documento que Formión introdujo en la urna, abriese el testamento de Pasión, que ante el árbitro exhibía Anfias, el cuñado de Cefisofonte; que Apolodoro no quiso abrirlo; que esto es copia del testamento de Pasión.

Oísteis el testimonio, jueces, y pienso que a vosotros, aunque nada sabéis todavía de lo demás, por lo menos ya os admira que el principio del testimonio sea un requerimiento y el final un testamento. No obstante, creo que, cuando haya demostrado que es falso lo que de algún modo es la parte esencial de lo testificado, entonces ya habré de exponer mis razones acerca de tales cuestiones. Pues bien, ha sido atestiguado por ellos que Formión me requería a que abriera el testamento, que presentaba, ante el árbitro Tisias, Anfias, el cuñado de Cefisofonte; que yo no quise abrirlo, y que lo que ellos han atestiguado es copia de aquel testamento. A continuación está escrito el testamento. Pues bien, de que Formión me dirigiera o no ese requerimiento, yo nada digo todavía, ni tampoco de que el testamento sea verdadero o falso, sino que dentro de un momento os informaré de esas cuestiones; mas, en cuanto a lo que han atestiguado, que yo no quise abrir el documento, miradlo ahora de este modo: ¿por qué motivo uno habría rehuido abrir el documento? Para que el testamento, ¡por Zeus!, no fuera notorio a los jueces. Pues bien, si estos sujetos no hubieran atestiguado, además del requerimiento, el testamento, habría tenido cierta lógica que yo rehuyera abrir el documento; mas, puesto que éstos lo atestiguaban, e igualmente los jueces iban a oírlo, ¿qué ganancia obtenía yo con negarme? Ninguna, sin duda.

En efecto, es lo contrario, atenienses, si estos tipos no hubiesen hecho ningún requerimiento, sino que sólo se hubieran limitado a su alegación, si alguien les hubiese presentado un documento a título de testamento, cosa mía habría sido requerir y ordenar abrirlo, con objeto de que, si había allí escrito

algo distinto de lo atestiguado por ésos, inmediatamente, tras haber tomado como testigos a muchos de los que nos rodeaban, utilizara eso también respecto de los demás como un indicio de que estaban manipulando; si había lo mismo, que exigiera que atestiguase el mismo que lo presentó; si hubiera aceptado, le hubiese tomado como responsable, y si rehuido, ese mismo hecho, nuevamente, habría sido a mi favor un indicio suficiente de que la cosa había sido pura invención. Además, se daba el caso de que, en ese supuesto, era uno solo con quien tenía yo problemas, pero, tal como han depuesto éstos, con muchos. ¿Hay, pues, entre vosotros alguien que hubiese elegido esto último? Yo creo que nadie. Así pues, no tenéis derecho a creerlo contra otro. En efecto, atenienses, en quienes hay resentimiento por lo que se está haciendo o una esperanza de ganancia, paroxismo o afición a las peleas, cada cual haría eso de modo distinto a tenor de su carácter; pero quienes no tienen ninguno de estos defectos, sino cálculo de un interés con tranquilidad, ¿quien habría sido tan insensato que, desdeñando lo que iba a convenirle, hubiese llevado a cabo esas acciones por las cuales fuera a pleitear en peores condiciones? Pues lo inverosímil, lo ilógico y lo que nadie hubiera hecho, eso lo han atestiguado de nosotros estos tipos.

Pues bien, no sólo por eso que han atestiguado de que yo no quise abrir el documento cualquiera podría saber que mienten ellos, sino también por dar fe de un requerimiento a la vez que de un testamento. En efecto, creo que todos vosotros sabéis que los requerimientos fueron arbitrados para esos hechos que no es posible llevar a vuestra audiencia. Por ejemplo, no es posible torturar en presencia vuestra; necesario es que haya un requerimiento para eso. Por ejemplo, si algo ha sido realizado y ha tenido lugar en alguna parte fuera del país, forzoso es también que haya un requerimiento acerca de ello, para trasladarse por mar o por tierra al lugar en donde se realizó el hecho; y respecto de los otros casos semejantes. Mas, cuando es posible haceros manifiestas las cosas por sí mismas, ¿qué procedimiento más sencillo hubiera que ponerlas en medio? Pues bien, en Atenas murió mi padre, se celebraba el arbitraje en el Pórtico Pécilo<sup>[6]</sup>, éstos han atestiguado que Anfias exhibía el documento ante el árbitro. Así pues, si hubiera sido auténtico, hubiese sido un deber incluir el documento en la urna y que prestara testimonio quien lo presentaba, a fin de que, con base en la verdad y por haber visto los sellos, los jueces hubieran conocido el asunto y yo recurrido, si alguien me hubiese perjudicado, contra esa persona. Pero, en realidad, nadie, ni uno solo, asumió todo el negocio ni ha depuesto con sencillez, como cualquiera atestiguaría la verdad, sino cada uno su parte, convencido de que es hábil y de que por eso

no va a pagar sus culpas; el uno, que tenía un documento sobre el que está escrito «Testamento de Pasión»; el otro, que lo presentaba por haber recibido una orden de éste, pero de si es auténtico o falso, nada sabe. Estos sujetos, utilizando el requerimiento como tapadera, dieron fe de un testamento, de tal manera que los jueces creyeron plenamente que ese testamento era de mi padre, y yo me vi despojado del derecho de defenderme de las injusticias que sufría, pero también para que se descubriera que esos sujetos han depuesto falsedades. Sin embargo, ellos pensaban lo contrario. Para que veáis que digo verdad en esto, toma el testimonio de Cefisofonte.

### **TESTIMONIO**

Cefisofonte, hijo de Cefalión, de Afidna, atestigua que le fue dejado por su padre un documento sobre el que está escrito «Testamento de Pasión».

Era, pues, sencillo, jueces, que quien deponía eso añadiera a su testimonio «Éste es el documento que él presenta», e incluir el documento. Pero, creo, consideraba esta mentira acreedora de ira y que vosotros le exigiríais una reparación, mientras que atestiguar que le fue dejado era cosa baladí y una nadería. Mas esto mismo es lo que demuestra y les acusa de que han manipulado todo el negocio. En efecto, si sobre el testamento estuviera «De Pasión y Formión» o «Para Formión», o algo por el estilo, con lógica lo habría guardado para éste; pero si, según ha atestiguado, constaba «Testamento de Pasión», ¿cómo no lo habría recogido yo, convencido de que iba a promover proceso, convencido de que, si era asi, contrariaba mis intereses, y, además, siendo heredero también de ese testamento, si realmente era de mi padre, e igualmente de los otros bienes paternos? Asi pues, por haber sido transmitido a Formion, estar escrito «de Pasión» y haber sido ignorado por nosotros, se demuestra que el testamento ha sido falsificado y que es falso el testimonio de Cefisofonte. Pero dejo a Cefisofonte; pues no tengo ahora nada con él, ni tampoco él testificó nada acerca de lo que había en el testamento. No obstante, considerad cuan gran indicio es esto, atenienses, de que esos sujetos han depuesto falacias. En efecto, si el mismo que testimoniaba tener el documento no se atrevió a atestiguar que el que presentaba Formion era copia del que él tenía en deposito; si éstos no podrían decir que desde un principio estuvieron presentes, ni tampoco vieron abierto el documento ante el árbitro, sino que ellos han depuesto que yo no quise

abrirlo y que éste es copia de aquél, ¿qué otra cosa son que sus propios acusadores de que mienten?

todavía más, atenienses: cualquiera, después de haber analizado el testimonio, como ha sido redactado, se daría cuenta de que han maquinado esa maniobra enteramente para que, justa e injustamente, parezca que mi padre otorgo ese testamento. Toma el mismo testimonio y lee, parando donde te ordene, con objeto de que prosiga mi prueba a partir de él.

### **TESTIMONIO**

Atestiguan que estaban presentes ante el árbitro Tisias, cuando Formion dirigía un requerimiento a Apolodoro para que, si negaba que fuera copia del testamento de Pasión...

Para. Tened presente que está escrito «del testamento de Pasión». En verdad, quienes quisieran atestiguar la realidad, aun cuando verdaderamente hubiera habido requerimiento, que no lo hubo, hubiesen debido deponer del siguiente modo. Lee el testimonio desde el principio nuevamente.

### **TESTIMONIO**

Atestiguan que estaban presentes ante el arbitro Tisias...

Atestiguamos; pues, ciertamente, estábamos presentes. Sigue leyendo.

Cuando Formion dirigía un requerimiento a Apolodoro...

También esto, si realmente hubiera habido requerimiento, lo habrían atestiguado correctamente.

Si negaba que fuera copia del testamento de Pasión...

Para ahí. Esto ya nadie lo habría atestiguado, si no hubiera estado presente cuando otorgaba testamento mi padre; sino que inmediatamente hubiese dicho «¿Qué sabemos nosotros de si hay un testamento de Pasión?»; y le habría exigido que escribiera «si yo niego que sea copia del testamento», asi, «que dice Formion que Pasión dejo», no «del de Pasión». Pues esto era atestiguar que había un testamento, lo que era precisamente el designio de estos, mas aquello, que lo decía Formion; pero, sin duda, media un gran abismo entre que lo haya y que este tipo lo afirme.

Pues bien, para que sepáis en defensa de que poderosos y cuan numerosos objetivos se preparo el truco del testamento, escuchadme unas pocas palabras.

En efecto, atenienses, esa farsa se fraguo, primero, para no pagar su culpa por la seducción de que había hecho víctima a aquélla de la que no me está bien hablar, pero que vosotros conocéis, aunque yo no la cite, y a continuación, para apoderarse de cuantos bienes tenía nuestro padre depositados en manos de mi madre y, además, para llegar a ser dueño de todos los otros haberes nuestros. Que esto es así, lo sabréis cuando hayáis oído el mismo testamento; pues se evidenciará que no se parece al testamento de un padre que lo escribe en interés de sus hijos, sino al de un esclavo que ha gastado los bienes de sus amos y busca la manera de no pagar su culpa. Léeles el mismo testamento que éstos, junto con el requerimiento, han atestiguado; vosotros tened presente lo que digo.

### **TESTAMENTO**

Este testamento otorgó Pasión de Acamas: doy mi mujer Arquipa a Formión y como dote entrego a Arquipa un talento de Pepareto, un talento de aquí mismo, una casa de cien minas, esclavas y joyas y cuantos otros objetos tiene ella en casa, todo eso lo doy a Arquipa.

Oísteis, atenienses, la cuantía de la dote, un talento de Pepareto, un talento de aquí mismo, una casa de cien minas, esclavas y joyas y cuantos, dice, otros bienes tiene, se los doy, impidiéndonos con esta cláusula investigar algo de lo que fue dejado.

Adelante, pues; ahora os mostraré el contrato de arrendamiento por el que este sujeto había recibido en arrendamiento la banca de manos de mi padre. En efecto, también por éste, aunque ha sido preparado fraudulentamente, veréis que el testamento es enteramente una ficción. Mostraré el contrato de arrendamiento que este tipo presentó, ningún otro, en el que, además, está

inscrito mi padre como deudor de once talentos sobre los depósitos ante él. Esta cuestión es, creo, así: se hizo dueño, en virtud del testamento, de los bienes de casa como si le hubiesen sido legados por causa de mi madre, según habéis oído poco ha, y también de los que había en la banca, que todos conocían y no era posible que pasaran desapercibidos, por haber manifestado nuestro padre que los debía, para poder decir que había recobrado cuantos fondos se demostrara que tenía. Seguramente vosotros os habéis dado cuenta, porque comete faltas en su lenguaje, de que es un bárbaro y un ser despreciable. Pero este sujeto es, además, bárbaro por odiar a quienes hubiera debido honrar, y en obrar como un bandido y socavar fortunas no es inferior a nadie. Toma ahora y lee el contrato de arrendamiento que incluyeron del mismo modo por medio del requerimiento.

### CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BANCA

Según estas cláusulas arrendó Pasión la banca a Formión: como renta de la banca pague Formión a los hijos de Pasión dos talentos y cuarenta minas cada año, aparte de la administración de cada día; no sea lícito a Formión dedicarse al negocio de la banca independientemente, a no ser que haya persuadido a los hijos de Pasión. Debe Pasión a la banca once talentos sobre los depósitos.

Pues bien, el contrato que presentó diciendo que a su tenor obtuvo en arrendamiento la banca éste es, jueces. Oís que en él se lee que como renta pague este sujeto, sin contar la administración de cada día, dos talentos y cuarenta minas cada año, y que no le sea lícito dedicarse al negocio de la banca a no ser que nos haya persuadido. Finalmente, está además escrito «Debe Pasión once talentos sobre los depósitos». Pues bien, ¿hay alguien que por la madera, el lugar y los libros hubiera aceptado pagar tan elevada renta? ¿Hay quien habría confiado el resto a esa persona por la cual la banca era deudora de tanto dinero? Pues si faltó tanto dinero, faltó siendo éste su gerente. En efecto, todos sabéis que, incluso cuando mi padre estaba por dedicarse al negocio de la banca, este sujeto estaba sentado al frente de la banca y llevaba su gestión, de suerte que fuera justo que estuviera en el molino<sup>[7]</sup> más que el que se convirtiera en dueño del resto. Pero dejo eso y los otros argumentos que respecto de los once talentos podría exponer, de que no era mi padre su deudor, sino que este sujeto los ha sustraído. Mas os recordaré aquello por lo que os lo hice leer, o sea, demostrar que el testamento es falso. Efectivamente, está escrito ahí mismo: «No sea lícito a Formión dedicarse al

negocio de la banca, a no ser que nos haya persuadido.» Pues bien, esta cláusula demuestra perfectamente que el testamento es falso.

En efecto, ¿qué hombre hubiese tomado precauciones para que las ganancias que este sujeto iba a obtener dedicándose a los negocios bancarios fuesen para nosotros, sus hijos, y no para éste, y por eso hubiera escrito que no le fuera lícito ejercer de banquero con independencia a fin de que no se separase de nosotros, y, en cambio, las que él dejaba en casa luego de haberlas obtenido personalmente, hubiese dispuesto que ésas las tomara este sujeto? ¿Y le hubiera negado la industria, de la que hacerle partícipe no era vergonzoso, mas le hubiese dado su mujer, aunque un deshonor mayor que éste no habría podido dejar, luego de haber conseguido de vosotros el privilegio<sup>[8]</sup>, dándola después en matrimonio como un esclavo al amo y no al contrario, como amo al esclavo, si realmente se la dio, añadiendo una dote cuya cuantía no hay evidencia que haya dado nadie de los de la ciudad? En verdad, para este sujeto eso, en sí, era cosa deseable el que se le hubiera considerado digno de su señora; pero en mi padre, ni aun recibiendo tanto dinero cuanto dicen éstos que dio, no hubiese sido razonable hacerlo. Empero, lo que por verosimilitudes, por fechas, por hechos se refuta como falso, eso no vaciló en atestiguarlo Estéfano, aquí presente.

Y luego, yendo de un lado para otro, dice que Nicocles atestiguó haber ejercido la tutela a tenor del testamento, y que Pasicles depuso haber sido tutelado con arreglo al testamento. Pero yo creo que eso mismo es indicio de que ni aquéllos ni éstos han depuesto la verdad. En efecto, quien testimonia haber ejercido una tutela según un testamento es claro que sabría con arreglo a cuál, y el que atestigua haber sido tutelado de conformidad con un testamento es claro que sabría según cuál. ¿Con qué intención, pues, atestiguasteis vosotros en un requerimiento un testamento, y no dejasteis que lo hicieran aquéllos? Pues si, a su vez, niegan saber lo escrito en él, ¿cómo es posible que lo sepáis vosotros, que en ninguna parte y de ningún modo habéis estado cerca del hecho? ¿Por qué, pues, unos depusieron aquello y otros esto? Lo que he dicho ya anteriormente, se repartieron las falacias, y el que deponía haber ejercido una tutela a tenor de un testamento no consideraba arriesgado deponerlo, ni tampoco el que decía haber sido tutelado de conformidad con el testamento, omitiendo uno y otro atestiguar lo escrito por éste en el testamento, ni que mi padre le dejó un documento distinguido por una inscripción como testamento, ni cosas tales; pero dar fe de un testamento, en el que radica el robo de tanto dinero, seducción de una mujer, bodas de un ama, hechos que encierran tanto deshonor y ultraje, nadie quiso, salvo éstos,

que inventaron un requerimiento, de los que justo es exigir reparación por todo su artificio y maldad.

Pues bien, atenienses, para que no sólo por las acusaciones que formulo yo y las pruebas que aporto os sea claro que ha depuesto falso testimonio Estéfano, aquí presente, sino también por lo que ha hecho el que lo presentó, quiero referir ante vosotros lo por él realizado. Lo que dije cuando comenzaba mi discurso, demostraré que ellos son sus propios acusadores. Efectivamente, en cuanto al proceso en el que esto fue atestiguado, Formión interpuso frente a mí la excepción de que no era admisible, so pretexto de que yo le di descargo de las reclamaciones. Pues bien, esto último yo sé que es falso, y lo demostraré cuando vaya contra quienes lo han atestiguado; pero a este sujeto no le es posible decirlo. En efecto, si creverais que es cierto el descargo, incluso así se demostraría palmariamente que este sujeto ha depuesto falacias y sido testigo de un testamento amañado. Pues, ¿quién es tan necio como para dar un descargo en presencia de testigos de modo que el descargo le sea firme, y permitir, en cambio, que los contratos, el testamento y los otros documentos por los que hacía el descargo queden sellados contra él? Sin duda, la excepción es contraria a todo lo testimoniado, y el contrato de arrendamiento que poco ha os hice leer contrario a este testamento. Nada de lo hecho parece lógico ni sencillo ni concorde consigo mismo, y por esta particularidad todo se refuta como inventado y manipulado.

Pues bien, que lo depuesto es veraz, creo que ni este mismo sujeto ni otro en su defensa podrá demostrarlo. Pero oigo decir que él está dispuesto a alegar algo de ese tipo: que es responsable de un requerimiento, no de un testimonio, y ha de rendir cuenta no de todo lo escrito, sino de dos cosas: de si Formión me dirigió ese requerimiento o no y de si acepté yo; pues reconocerá haber depuesto ese testimonio, y en cuanto a lo demás, que lo requirió Formión; pero si es o no así, no le incumbe a él averiguarlo. Ahora bien, frente a esta alegación y a su desvergüenza mejor es deciros unas pocas palabras, previamente, para que no seáis burlados sin daros cuenta. Primero, cuando intente afirmar eso, que no es responsable de todo, tened presente que la ley ordena deponer testimonio en un documento para esto, para que no sea posible sustraer ni añadir nada a lo escrito. Entonces, pues, hubiera debido él ordenar que borraran eso que ahora negará haber atestiguado, y no quedar en vergüenza hoy respecto de lo que consta. A continuación considerad también esto: si permitiríais que, tomando yo el documento, llevase a cabo una adición en presencia vuestra. No, sin duda. Por consiguiente, tampoco es justo permitir que este sujeto sustraiga algo de lo escrito. Pues ¿quién será jamás

condenado por falso testimonio si atestigua lo que le viene en gana y rinde cuenta de lo que quiere? Mas no hizo así esa distinción la ley, ni tampoco vosotros debéis atenderla, sino que lo simple y justo es aquello: ¿Qué hay escrito? ¿qué has depuesto? Demuestra que eso es verdad. En efecto, en tu escrito de contestación dices esto: «Habiendo depuesto lo que está escrito en el documento, he atestiguado verdad», no esta o aquella manifestación de las yacentes en el documento. En prueba de que esto es así, tómame la contestación misma. Lee.

### CONTESTACIÓN

Apolodoro, hijo de Pasión, de Acarnas, contra Estéfano, hijo de Menecles, de Acamas, por falsos testimonios; estimación un talento.

Falso testimonio depuso contra escrito en el documento.

Estéfano, hijo de Menecles, de mi Estéfano cuando atestiguó lo Acarnas: depuse la verdad cuando atestigüé lo escrito en el documento.

Ese sujeto presentó este escrito de contestación, que debéis recordar vosotros y no considerar más dignas de crédito que las leves y lo por él escrito en la contestación las historias que, para engaño vuestro, ahora serán por este tipo referidas.

Oigo decir, además, que ellos hablarán también de las razones por las que ejercité la acción de un principio y me acusarán de que fueron calumnias. Yo ya os hablé y expliqué de qué modo inventó el arrendamiento para adueñarse del capital de la banca, pero de lo demás no podría hablaros y, a un tiempo, redargüir a estos sujetos respecto del testimonio, pues no tengo suficiente agua. Que tampoco vosotros querríais con razón oírles hablar de estos mismos temas, lo sabréis consecuentemente si calculáis para vosotros mismos que ni ahora es difícil hacer alegaciones relativas a acusaciones que no se han formulado, ni entonces lo fue salir absuelto por haber hecho leer unos testimonios falsos. Pero nadie admitiría que fuera justa ni una ni otra de estas dos actitudes, sino lo que yo requiero ahora. Cuando hayáis oído, juzgad. En efecto, yo exijo que ellos no busquen hoy las pruebas de que me privaron relativas a mis reclamaciones, que habría sido justo que hubiesen sido expuestas, sino que demuestren que son veraces los testimonios con los que me lo impidieron. Si cuando ejercite una acción sobre el fondo me exigen que refute los testimonios y, cuando proceda contra éstos, me ordenan hablar de las reclamaciones de un principio, no dirán cosas justas ni para vosotros convenientes. En efecto, vosotros habéis jurado juzgar no acerca de lo que pretenda el acusado, sino en materia de las mismas cuestiones por las que sea la acusación. Forzoso es que esto se muestre en la fórmula de acción del actor, acción por falso testimonio que yo contra éste he ejercitado. No hable, pues, de cuestiones por las que no es procesado, dejando a un lado aquello, ni vosotros se lo toleréis si este sujeto tiene esa desvergüenza.

Pues bien, creo que él, como no puede de ningún modo alegar razón ninguna de derecho, recurrirá a este tópico: que obro de manera absurda, después de haber perdido el proceso de excepción, al perseguir a quienes dieron fe del testamento, y dirá que los jueces de entonces le absolvieron gracias a los que habían depuesto que le di descargo, más que por quienes atestiguaron el testamento. Pero yo, atenienses, creo que todos vosotros sabéis que no menos tenéis por costumbre ver los hechos que las excepciones con motivo de ellos; a la sazón estos sujetos, por haber depuesto falsos testimonios contra mí respecto de los hechos en sí, hicieron débiles mis argumentos relativos a la excepción. Aparte de esto, absurdo es, cuando todos depusieron falacias, manifestar quién causó más daño, pero no demostrar que cada uno por sí mismo ha atestiguado verdad. Pues a uno no le asiste derecho a salir absuelto si prueba que otro ha hecho cosas peores, sino si demuestra que él ha depuesto verdad.

Además, atenienses, escuchadme la razón por la cual Estéfano, aquí presente, es justo que quede completamente arruinado. En efecto, terrible es que uno deponga falso testimonio contra alguien, pero mucho más terrible y merecedor de mayor cólera, que lo haga contra sus parientes; pues tal hombre no conculca sólo las leyes escritas, sino también las propias de la naturaleza. Pues bien, se demostrará que este sujeto ha hecho eso. Efectivamente, su madre y el padre de mi mujer son hermanos, de suerte que mi mujer es prima suya y sus hijos y los míos primos segundos. ¿Acaso, pues, os parece que este tipo, si hubiera visto que sus propias parientes, por indigencia, hacían algo de lo que no se debe, las habría dado en matrimonio añadiendo una dote de su parte, cosa que precisamente han hecho muchos ya, él, que quiso deponer falacias para que éstas no recobraran bienes a que tenían derecho, y en más estimó la opulencia de Formión que los vínculos de parentesco? Mas, en prueba de que digo verdad en eso, toma el testimonio de Dinias y lee, y también llama a Dinias.

### **TESTIMONIO**

Dinias, hijo de Teomnesto, de Atmonia, atestigua haber dado su propia hija a Apolodoro para que la tuviera como mujer a tenor de las leyes, y que jamás estuvo presente ni supo que Apolodoro hubiera dado descargo de todas las reclamaciones a Formión.

¡Igual Dinias, jueces, que éste, pues en bien de su hija, de sus nietas y de mí, su yerno, por causa de su parentesco no quiere atestiguar la verdad contra este sujeto! Pero no, Estéfano, aquí presente, no vaciló en deponer falsos testimonios contra nosotros, ni tampoco, si no ante ningún otro, ante su propia madre sintió vergüenza de haber sido el causante de una extrema penuria para los parientes suyos por vía de aquélla.

Quiero, además, referiros el percance más grave que sufrí y por el que quedé completamente atribulado cuando llevaba adelante mi proceso, jueces; pues todavía más veréis la maldad de este sujeto, y yo, cuando haya lamentado los más graves de los hechos, me sentiré más cómodo ante vosotros. En efecto, el testimonio que creía tener y por el que disponía de la prueba fundamental, descubrí que ése no se hallaba en la urna. Entonces, completamente abatido por el infortunio, ninguna otra cosa pude hacer sino sospechar que el magistrado me había hecho víctima de una injusticia y puesto mano en la urna<sup>[9]</sup>. Ahora bien, por lo que posteriormente he averiguado, descubro que Estéfano, aquí presente, lo había sustraído ante el mismo árbitro cuando yo me levanté para conjurar a uno a que prestase testimonio. Que digo verdad en esto, en primer lugar os lo atestiguarán entre quienes asistían a esos actos los que lo vieron. No creo, en efecto, que quieran excusarse bajo juramento. Pero si por falta de vergüenza hicieran eso, se os leerá un requerimiento por el que sorprenderéis a ésos en flagrante delito de perjurio, e igualmente sabréis que éste había sustraído el testimonio. No obstante, atenienses, quien aguantó ser llamado ladrón por delitos ajenos ¿qué creéis que haría ese sujeto en provecho propio? Lee el testimonio.

### **TESTIMONIO**

Atestiguan ser amigos y familiares de Formión, y haber estado presentes ante el árbitro Tisias cuando se dictaba el laudo del arbitraje en el proceso de Apolodoro contra Formión, y saber que Estéfano había sustraído el testimonio de cuya sustracción le acusa Apolodoro.

O atestiguad, o excusaos bajo juramento.

### JURAMENTO DE EXCUSA

No era dudoso, jueces, que iban a hacer eso, excusarse celosamente bajo juramento. Pues bien, con objeto de que inmediatamente sean convictos de haber cometido perjurio tómame este testimonio y el requerimiento. Lee.

### **TESTIMONIO. REQUERIMIENTO**

Atestiguan haber estado presentes cuando Apolodoro requería a Estéfano para que entregara a su esclavo acompañante para su tortura acerca de la sustracción del documento, y que Apolodoro estaba dispuesto a redactar un escrito a cuyo tenor se practicaría la tortura. Que, aunque Apolodoro le dirigía ese requerimiento, no quiso entregarlo Estéfano, sino que contestó a Apolodoro que le procesara, si quería, si afirmaba haber sido perjudicado en algo por él.

¿Quién, pues, ante tal acusación, jueces, si realmente hubiera tenido confianza en sí mismo, no habría aceptado la tortura? Por tanto, con haber rehuido el tormento queda convicto de haber perpetrado la sustracción. ¿Os parece acaso, pues, que habría sentido vergüenza ante la fama de deponer falsos testimonios el que no rehuyó la de aparecer como ladrón? ¿O que, si se le hubiese pedido, habría dudado en atestiguar falacias quien por propia voluntad fue un malvado en lo que nadie le mandaba?

Pues bien, atenienses, si con justicia hubiera pagado sus culpas por todos estos hechos, con mucha más razón podría ser castigado por los demás en vuestra audiencia. Pero juzgad analizando la vida que ha vivido. En efecto, este sujeto, cuando coincidía que tenía buena suerte el banquero Aristóloco, vendo a su mismo paso caminaba inclinado ante él, y eso lo saben muchos de vosotros que están aquí. Mas después de que aquél se hubo arruinado y hecho cesión de bienes, depredado no menos por éste y por otros semejantes, jamás se puso al lado de su hijo, aunque eran muchos sus apuros, ni le ayudó, sino que más bien le auxilian Apolexis, Solón y todos los hombres; pero, a su vez, ha puesto los ojos en Formión y se ha convertido en su amigo íntimo, habiendo elegido a éste de entre todos los atenienses, y en su interés partió por mar como delegado hacia Bizancio cuando aquellas gentes embargaron sus barcos, sostuvo la causa ante los calcedonios y ¡tan notoriamente ha depuesto falsedades contra mí! Luego quien es un cobista de los que gozan de prosperidad y, si se arruinan, traidor de esos mismos, y de los demás ciudadanos muchos y honorables que existen a ninguno trata en condiciones de igualdad, pero sí se prosterna voluntariamente ante tales potentados, y no

mira si va a perjudicar a alguno de sus parientes, ni si va a tener mala reputación entre los otros por hacer eso, ni ninguna otra cosa salvo la de obtener una ganancia superior, a este sujeto ¿no se le ha de odiar como enemigo común de toda la naturaleza humana? Por lo menos yo sí lo diría.

Ciertamente, atenienses, ha preferido llevar a cabo esas acciones que tanto deshonor encierran con tal de escapar al Estado y ocultar sus bienes, para hacer negocios oscuros por medio de la banca, no ser corego ni trierarco, ni cumplir ningún otro servicio de los que debe. Y lo ha conseguido. He aquí un indicio: aunque posee, en efecto, una fortuna tan elevada como para dotar a su hija con cien minas, no ha sido visto por vosotros prestando una liturgia, ni la más insignificante siquiera. Sin embargo, ¿cuánto más bello no es mostrarse trabajando con empeño y poniendo entusiasmo en lo que se debe a favor de la ciudad, que dando coba y deponiendo falsos testimonios? Mas, con tal de obtener ganancia, éste sería capaz de hacerlo todo. Y en verdad, atenienses, más justo es mostrar indignación contra los malvados en situación próspera, que contra quienes lo son en la indigencia. Pues a los unos la fatalidad de su pobreza otorga cierta condescendencia entre quienes humanamente; en cambio, los sinvergüenzas desde su opulencia, como éste, no podrían alegar ninguna excusa justa, sino que evidenciarán que obran así por sordidez, ambición y desmesura, y por pretender que sus disposiciones sean más firmes que las leyes. A vosotros nada de esto os interesa, sino que el débil, si es víctima de una injusticia, pueda tomar justicia del rico. Esto sucederá si castigáis a los tan manifiestamente malvados desde su opulencia.

Además, las poses que adopta este sujeto y los paseos que da cabe los muros con aire sombrío, nadie podría pensar con razón que son señales de su buen sentido, sino de su misantropía. En efecto, yo, de quien, sin que le haya sobrevenido ninguna desgracia ni carecer de lo necesario, lleva su vida en esta actitud, de ése creo que ha visto y calculado para sus adentros que a quienes caminan con sencillez, como por naturaleza son, y alegría se les podría acercar cualquiera y hacerles súplicas y solicitudes sin vacilar, mas a los afectados y sombríos uno, de primeras, dudaría abordarles. Esa actitud, en efecto, no es otra cosa que una tapadera de su carácter, y muestra ahí salvajismo y crueldad de ideas. He aquí la prueba: aun cuando son tantos en número los atenienses, aunque gozas tú de una situación mucho mejor de lo que fuera justo, ¿a quién jamás has ofrecido algo, a quién has ayudado alguna vez, a quién has hecho bien? Ninguno citar podrías. Sino que prestando a un interés usurario y considerando ventajas tuyas las desgracias e indigencias de otros, echaste a tu tío Nicias de su casa paterna, a tu propia suegra la has

despojado de los bienes de que vivía, y has dejado por tu parte sin casa al hijo de Arquedemo. Nadie jamás ni siquiera al deudor de una deuda vencida le cobró con tanta crueldad como tú a quienes te deben los intereses. Luego a quien veis tan salvaje e infame en todo, a ése vosotros, aun habiéndole sorprendido en flagrante delito, ¿no le castigaréis? Algo terrible, jueces, haréis, y no justo.

Justo es, además, atenienses, que os indignéis con Formión, el que presentó a este sujeto, por lo que ha hecho, pues pudisteis ver la impudencia de su carácter y su ingratitud. Efectivamente, creo que todos vosotros sabéis que éste, cuando estaba en venta, si se hubiera dado el caso de que le hubiese comprado un cocinero, o un artesano de cualquier otro oficio, porque habría aprendido la profesión del amo estaría ahora lejos de su actual prosperidad. Mas, puesto que lo compró nuestro padre, que era banquero, le enseñó las letras, instruyó en el oficio y le hizo plenipotenciario sobre cuantiosas sumas de dinero, ha llegado a ser rico, pues tomó como punto de partida de su presente opulencia, de la de ahora, el azar por el que llegó hasta nosotros. Sin duda indigno es, ¡oh tierra y dioses!, y más que indigno, que a quienes le hicieron griego en vez de bárbaro, distinguido en vez de esclavo, a los causantes de tantos bienes suyos, a ésos los mire con indiferencia cuando están sumidos en la más mísera indigencia él, que tiene y es rico, y haya llegado a tal grado de impudor, que no se resigne a hacernos partícipes de esa suerte de la que participó por nuestra causa. Por el contrario, él no vaciló en casarse con su ama, ni en cohabitar con la que sobre él dejó caer nueces e higos secos<sup>[10]</sup> en aquel entonces, cuando fue comprado, ni en apuntarse cinco talentos como dote, aparte los numerosos bienes de que, aun siendo dueña mi madre, se ha hecho el amo este sujeto (pues ¿por qué creéis que él escribió en el testamento «y los demás bienes, cuantos hay, los doy a Arquipa»?), mientras que mira con indiferencia que nuestras hijas vayan a envejecer en casa sin ser dotadas a causa de su pobreza. Si este tipo hubiera sido pobre y nosotros, casualmente, hubiésemos gozado de una próspera situación, si me hubiera tocado sufrir una desgracia grave, como las muchas que se dan, sus hijos pedirían en justicia a mis hijas, los del esclavo a las del señor; pues son tíos suyos por haber tomado a mi madre este sujeto; mas, puesto que nosotros somos pobres, entonces no contribuirá a dotarlas, sino que va diciendo y calculando el montante de los bienes que poseo.

Pues esto es lo más extraño: de los dineros de los que nos ha despojado no quiso, hasta hoy todavía, rendir cuentas, sino que interpone excepciones de que no son admisibles las acciones; en cambio, lo que de los bienes paternos

como parte obtuve yo, eso sí lo calcula. Cualquiera podría ver que los demás criados son controlados por los amos, pero aquí, al contrario, éste, el esclavo, controla al amo, intentando, sin duda, presentarle como un malvado y libertino por lo que sigue. Yo, atenienses, por los rasgos de mi aspecto exterior, por caminar rápidamente y hablar a gritos, no me considero de los felizmente dotados por la naturaleza; pues en lo que molesto a algunos sin obtener beneficio ninguno muchas veces estoy en desventaja; sin embargo, podría demostrar que, por ser en todos mis gastos personales moderado, vivo con mucho más orden que este sujeto y otros semejantes. Cumplo mis deberes para con la ciudad y cuantos hay respecto de vosotros con la mayor brillantez que puedo, según sabéis vosotros; pues no ignoro que para vosotros, los ciudadanos de nacimiento, es suficiente prestar las liturgias tal como las leyes ordenan, mientras que nosotros, los de adopción, como si devolviéramos un favor, así debemos mostrarnos cuando desempeñamos una liturgia. No me eches en cara, pues, esos hechos por los que con justicia podría conseguir elogio. Mas, Formión, ¿a qué ciudadano he alquilado yo, como tú, para ser su amante? Muéstralo. ¿A quién he despojado yo de su ciudad, de la que fui considerado digno, y del derecho de libre expresión en ella, como tú a esa persona a la que cubriste de vergüenza? ¿A la mujer de quién he corrompido, como tú, entre otras muchas, a ésa, a la que este enemigo de los dioses le levantó el monumento funerario cerca del de su señora, habiendo desembolsado más de dos talentos? Y no se dio cuenta de que la edificación, siendo de tales condiciones, no será el monumento recordatorio de la tumba. sino de la injusticia de que ella ha hecho víctima a su marido por causa de ese sujeto. Y luego, aunque tal haces, y aun cuando has aportado tan importantes testimonios de tu propia insolencia, ¿te atreves tú a examinar la vida de otro? De día eres tú prudente, pero de noche cometes esos actos cuya pena es la muerte<sup>[11]</sup>. Un malvado, atenienses, un malvado es este sujeto desde antiguo, desde el Anaceo<sup>[12]</sup>, y un injusto. Y la prueba: si fuera, en efecto, justo, seguiría siendo pobre después de haber administrado la fortuna de su amo. Y ahora, tras haberse erigido en dueño de unos bienes de tan elevada cuantía que pasó desapercibido que sustrajo de ellos tantos cuantos hoy posee, cree que no los debe, sino que los tiene como heredados de su padre.

Sin embargo, ¡por los dioses!, si, por haberte aprehendido en flagrante, te hubiera conducido cual ladrón ante la autoridad<sup>[13]</sup>, y, después de haber cargado sobre ti, si de algún modo posible fuera, la fortuna que posees, luego te hubiese exigido, si negabas tenerla por haberla sustraído, que me remitieras a la fuente de donde la habías recibido, ¿a quién la habrías referido? Pues no

te la dio mi padre, ni la encontraste ni llegaste hasta nosotros después de haberla tomado de alguna otra parte, pues fuiste comprado como bárbaro. Y luego, ése, a quien hubiera sido justo ejecutar públicamente por sus actos, tú, que has salvado la vida, que te ganaste una ciudad gracias a nuestros esfuerzos y fuiste considerado digno de procrear hijos hermanos de tus propios amos, ¿interpusiste la excepción de que no era admisible la acción por los bienes que eran reclamados por nosotros? ¿Y luego nos calumniabas y preguntabas quién era nuestro padre? ¿Quién, atenienses, no se habría encolerizado por ello? Pues yo, aunque debo sentirme inferior a todos los demás, a vosotros, por lo menos me creo superior a éste, y éste, aun cuando no debiera sentirse inferior a ningún otro, al menos inferior a mí sería; pues, aunque nosotros fuésemos tales como tú nos imaginas en tu discurso, tú esclavo fuiste<sup>[14]</sup>.

Pues bien, de igual manera, quizá, podría decir alguno de ellos que, aun siendo hermano mío Pasicles, ninguna reclamación formula contra éste por los mismos hechos. Yo, atenienses, también acerca de Pasicles, después de haberos rogado y suplicado que tengáis condescendencia si he llegado a un estado tal que, ultrajado por mis propios esclavos, no puedo contenerme, diré, y no me callaré, lo que hasta ahora aparentaba no oír cuando otros lo decían. En efecto, yo considero a Pasicles hermano mío de una misma madre, pero de un mismo padre no lo sé, porque temo que Pasicles haya sido el principio de los yerros de Formión contra nosotros. Pues cuando colabora con su esclavo en el proceso buscando hundir a su hermano en la atimía e, inclinado, admira a ésos por quienes debiera él ser admirado, ¿qué justa sospecha encierran esas actitudes? Quítame, pues, de en medio a Pasicles y sea llamado hijo tuyo en lugar de amo, y rival procesal mío (pues lo quiere) en vez de hermano.

Mas yo a éste le digo adiós, y a quienes mi padre me dio como auxiliares y amigos, a ésos recurro, a vosotros, jueces. Y os lo ruego, suplico e imploro, no miréis con desdén que yo y mis hijas por nuestra pobreza hayamos sido objeto de maligna alegría para mis esclavos y los aduladores de este individuo. Mi padre os entregó mil escudos, ofreciose como persona útil en numerosas ocasiones y, aunque os dio espontáneamente y dotó a sus expensas cinco trirremes, desempeñó trierarquías. Y esto lo recuerdo no porque crea que vosotros nos debéis gratitud (pues nosotros os la debemos a vosotros), sino para que no se os pase por alto que sufrí un trato indigno de estos servicios.

Aunque puedo hablar mucho sobre los ultrajes que he sufrido, veo que no tengo agua suficiente. Así pues, expresaré cómo creo que vosotros todos

podríais mejor conocer el cúmulo de injusticias de que hemos sido víctimas nosotros: si cada cual examinara consigo mismo qué esclavo dejó en su casa y luego supusiera que por obra suya hubiese sufrido lo mismo que nosotros por la de éste. Pues no importa que cada uno de ellos se llame Siró, Manes, o como quiera, y éste Formión, sino que la situación es la misma: esclavos aquéllos, esclavo fue éste, amos vosotros, amo fui yo. Pues bien, la reparación que cada uno de vosotros exigiría recibir, pensad que también a mí ahora me asiste derecho a ésa: a quien me la ha quitado por haber depuesto falsos testimonios castigadle, para defensa de las leves y de los juramentos bajo cuya fe juzgáis, y ofreced un ejemplo a los demás, recordando todo cuanto nos habéis oído y tomando precauciones por si intentan desviaros, enfrentándoos a cada uno: si niegan haber dado fe de todo, preguntad: «¿Qué está escrito en el documento? ¿Por qué, pues, no lo hiciste borrar entonces? ¿Cuál es la contestación obrante en poder de los magistrados?» Si dicen que han atestiguado, el uno haber sido tutelado a tenor del testamento, el otro haber ejercido la tutela, y el otro que lo tiene en depósito, «¿Cuál? ¿Qué hay escrito en él?», preguntad eso. Pues lo que éstos han atestiguado, ninguno de aquéllos lo ha depuesto especialmente. Si gimotean, considerad a la víctima más digna de compasión que quienes pagarán su culpa. Pues si hacéis eso, me prestaréis auxilio, dominaréis a estos sujetos en su excesiva adulación y vosotros mismos habréis votado lo conforme con el juramento.

### **XLVI**

### CONTRA ESTÉFANO, POR FALSOS TESTIMONIOS, II

### INTRODUCCIÓN

Si bien es de sobra conocida la aversión que el pueblo llano sentía hacia los sofistas (el discurso contra Lácrito nos ofrece un magnífico ejemplo), no lo son menos el interés y afición de algunos ciudadanos a las piruetas dialécticas y sutiles razonamientos de que aquéllos hacían gala. Empero, a menudo el razonamiento degeneraba y, más que tal, no era sino burdo sofisma y razón de sinrazón, de los que es ejemplar modélico el presente discurso. En esta réplica, Apolodoro, contumaz en sus reivindicaciones y malguerencia hacia su padrastro, se consagra como consumado maestro de la sofística degenerada en su exégesis de las leyes. Cita un sinfín de disposiciones legislativas (lo que, por otro lado, ha de ser motivo de nuestro agradecimiento), pero extorsionándolas en letra y espíritu de una forma tal, que digan lo que a él, y sólo a él, le parece y conviene. Insiste pertinazmente, mas con nuevos y briosos argumentos, en la falsedad del testimonio y de las disposiciones testamentarías: ha habido testimonio de oídas sin que se hayan dado las condiciones exigidas por las leyes; hay también contravención de las normas legales en la conducta de Formión, pues ha depuesto en una causa propia; y maquinaciones subterráneas en la preparación del testimonio, y un testamento amañado. Y aun cuando éste hubiese sido otorgado, sería nulo de pleno derecho (y, consecuentemente, falso), por transgredir la ley que prohíbe a los hijos adoptivos (tal es el caso de Pasión, «hijo adoptivo del pueblo»: llama adopción a la concesión graciosa de la nacionalidad) otorgar testamento; porque hay hijos legítimos<sup>[1]</sup>, median vicios de la voluntad, según se infiere del hecho de su otorgamiento, y los hijos han sobrevivido y sobrepasado en dos años la edad viril, lo que priva de firmeza a esas disposiciones, según otra ley. Mas Apolodoro no se detiene aquí; la extorsión de los textos legislativos le lleva a afirmar que Arquipa era epiclera, con lo que hubiesen debido entrar en juego las normas relativas al epiclerato, y que la tutela le correspondía a él. El discurso, pues, es creación de un espíritu jurídico modélico.

Por último, debemos añadir que el discurso no es obra de Demóstenes; quizás el propio Apolodoro haya sido su autor.

### **ASUNTO**

En este discurso acaba de perfilar alguno de los argumentos adelantados e introduce otros de que el testamento es ilegal.

Que no iba a dudar Estéfano, aquí presente, lo que en su defensa alegaría acerca del testimonio, tratando de desviaros con el argumento de que no ha dado fe de todo lo escrito en el documento, y de engañaros, también yo poco más o menos lo sospechaba, jueces. Es, en efecto, artero, y los que escriben y aconsejan en pro de Formión muchos; y a un tiempo es lógico que quienes pretenden deponer falacias por su propio bien se cuiden inmediatamente de su defensa. Mas, que en tan largo discurso en ninguna parte os presentó testigos de que él personalmente estuvo presente cuando mi padre otorgaba ese testamento, de suerte que sabe que esto es una copia de lo que mi padre testó, o bien de que vio abierto el documento que dicen que aquél dejó tras haber otorgado sus últimas voluntades, eso recordádmelo. Ahora bien, puesto que ha atestiguado que es copia del testamento de Pasión lo escrito en el documento, mas respecto del testamento no puede demostrar ni que nuestro padre testó, ni que él personalmente lo vio por haber estado presente cuando mi padre lo otorgaba, ¿cómo este sujeto no va a quedar manifiestamente convicto de que ha depuesto falsedades?

Además, si dice que hay requerimiento y no testimonio, no dice verdad. Pues todo cuanto presentan ante el tribunal las partes procesales cuando se requieren unas a otras, lo presentan por medio de testimonio. En efecto, vosotros no podríais saber si es cierto o falso lo que afirma cada cual si uno no presentara los testigos. Y siempre que los presenta, fiándoos de ellos porque están sujetos a responsabilidad, votáis, por lo que se dice y atestigua, lo que a vosotros os parece que es justo. Pues bien, en cuanto al testimonio

quiero demostrar que no es requerimiento, y cómo hubieran debido deponer ellos si realmente hubiese habido requerimiento, que no lo hubo. «Atestiguan haber estado presentes ante el árbitro Tisias cuando dirigía un requerimiento Formión a Apolodoro para que abriera el documento que exhibía Anfias, el cuñado de Cefisofonte, y que Apolodoro no quiso abrirlo.» Atestiguando así habría dado la impresión de que atestiguaban la verdad; pero atestiguar que es copia del testamento de Pasión lo escrito en el documento que presentaba Formión, sin haber estado presentes cuando aquél otorgaba testamento ni saber si testó, ¿cómo no os va a parecer que es, notoriamente, una desvergüenza?

Además, si dice que creía que eso era verdad porque lo decía Formión, propio del mismo hombre es creer a ese que tal dice y atestiguarlo a favor de quien se lo ordena. Pero las leyes por lo menos no dicen eso, sino que lo que uno haya visto o a lo que haya asistido cuando se estaba haciendo, eso ordenan atestiguarlo por escrito en un documento, para que no sea posible ni sustraer ni añadir nada a lo escrito. De lo oído a un vivo no permiten deponer testimonio, sino a un muerto, pero sí el testimonio escrito consignado en documento de los imposibilitados y de los de allende las fronteras<sup>[1]</sup>; y a un tiempo es posible, con la misma acción, atacar el testimonio y el testimonio por escrito, con objeto de que, si acepta el que depuso testimonio por escrito, sea él el responsable de los falsos testimonios, y si no acepta, los que dieron fe del testimonio por escrito. Pues bien, Estéfano, aquí presente, sin saber que nuestro padre hubiera dejado un testamento, y sin haber asistido jamás cuando nuestro padre lo otorgaba, sino por habérselo oído a Formión, ha depuesto de oídas falsos testimonios y contra la ley. Y en prueba de que en esto digo verdad, os leerá la misma ley.

### LEY

Sea posible deponer testimonios de oídas de un muerto, y el testimonio por escrito del de allende las fronteras y del imposibilitado.

Quiero, además, demostraros que también ha depuesto testimonio en contra de otra ley, para que sepáis que Formión, como no tiene refugio contra sus grandes injusticias, aunque nominalmente tomó como pretexto el requerimiento, de hecho él ha atestiguado a su favor por el hecho de haber puesto ante sí, a modo de tapadera, a esos sujetos por cuya intervención los

jueces fueron engañados creyendo que deponían la verdad, y yo fui despojado de los bienes que mi padre me dejó y de conseguir una reparación de las injusticias que sufro. En efecto, las leyes no autorizan que una misma persona atestigüe a su propio favor ni en los procesos públicos ni en los privados, ni en las rendiciones de cuentas. Pues bien, el propio Formión ha depuesto a su favor, puesto que éstos reconocen haber dado esos testimonios porque se lo oyeron decir a él. Pero para que lo veáis exactamente, léeme la misma ley.

### LEY

Para las dos partes procesales obligatorio sea responder a lo que se pregunten una a otra, pero deponer testimonio no.

Atended, además, a esta ley, que ordena que sean responsables de falsos testimonios también por eso mismo, porque atestiguan en contra de la ley.

#### LEY

Sea responsable de falsos testimonios el que los depuso por esa misma razón, porque atestigua en contra de la ley; también el que lo propuso, según las mismas razones.

Todavía más: por el documento en que está escrito el testimonio cualquiera podría averiguar que ha depuesto falsedades. En efecto, está blanqueado y preparado desde casa. En verdad, quienes dan fe de hechos deben deponer los testimonios preparados desde casa, pero los que atestiguan requerimiento, los que por azar asistieron, el testimonio escrito en cera<sup>[2]</sup>, para que si se quiere añadir o borrar algo, sea fácil.

Por tanto, a tenor de todo esto se demuestra que ha atestiguado falsedades y en contra de la ley. Pero quiero también demostraros que ni nuestro padre otorgó testamento ninguno, ni las leyes lo autorizan. En efecto, si uno os preguntara según qué leyes hemos de gobernarnos, es claro que responderíais que a tenor de las vigentes. Ahora bien, las leyes, en torno prohibitivo, dicen: «No sea lícito promulgar una ley para un hombre, si no es aplicable a todos los atenienses»<sup>[3]</sup>. Así pues, esta ley nos ordena gobernarnos por las mismas leyes, y no unos por unas y otros por otras. Por otra parte, mi padre murió durante el arcontado de Discineto<sup>[4]</sup>, y Formión llegó a ser ateniense durante

el arcontado de Nicofemo<sup>[5]</sup>, en el décimo año después de que nuestro padre hubiera muerto. ¿Cómo, pues, mi padre, sin saber que él iba a ser ateniense, le habría dado su propia esposa, ultrajado a nosotros, menospreciado el don que de vosotros recibió y mirado con desdén las leyes? ¿No hubiera sido, acaso, más honorable para él realizar ese acto en vida, si realmente era su deseo, que dejar un testamento después de muerto, para cuyo otorgamiento no estaba autorizado? No obstante, cuando hayáis oído las mismas leyes os daréis cuenta de que no tenía poder para testar. Lee la ley.

### **LEY**

Cuantos no habían sido adoptados de suerte que ni pudieran repudiar ni reclamar judicialmente la herencia cuando Solón accedió al cargo, sea lícito que disponga por testamento de sus propios bienes según quisiere, si no hubiere hijos legítimos varones, si no tuviere perturbada la mente por locuras, vejez, fármacos o por causa de enfermedad, o sumiso a una mujer, o bien obligado por coacción o pérdida de libertad.

Así pues, habéis oído la ley, que no permite que se otorgue testamento si hay hijos legítimos. Éstos dicen que mi padre otorgó ése, pero no pueden demostrar que se hallaran presentes. Vale la pena, por otro lado, tener presente lo siguiente, que cuantos no habían sido adoptados, sino que eran legítimos por naturaleza, a éstos la ley les permite, si son personas sin hijos, disponer por testamento de sus bienes. Pues bien, nuestro padre había sido adoptado como ciudadano por el pueblo, de suerte que según esa norma no le era lícito otorgar testamento, y sobre todo respecto de su mujer, de la que no era tutor según las leyes, y, además, tenía hijos. Ved también que, aunque uno carezca de hijos, no es dueño de disponer por testamento de sus bienes si no está en sus cabales: al enfermo, al drogado, al sumiso a una mujer, al dominado por vejez, locuras o por una coacción, las leyes ordenan que estén sin facultades para ello. Mirad ahora si os parece que es de un hombre que está en su buen sentido el testamento que dicen éstos que dejó mi padre. No lo examinéis con referencia a otro modelo que el contrato de arrendamiento, a ver si os parece que haberle negado a uno licencia para ejercer el oficio, si no lo hacía en la misma empresa que nosotros<sup>[6]</sup>, es concorde con haber entregado a ése su propia mujer y permitido que fuera socio suyo en los hijos<sup>[7]</sup>. Y no os extrañe que, mientras forjaban fraudulentamente las otras cláusulas yacentes en el contrato de arrendamiento, se les haya pasado por alto este detalle, pues quizá no se fijaran en ninguna otra cosa que en despojarme del dinero y registrar a mi padre como deudor; luego tampoco pensaban que yo fuera a ser tan hábil que analizase estas cuestiones rigurosamente.

Atended, además, a las leyes, por quiénes ordenan que se celebren los esponsales, para que veáis que, según éstas, también Estéfano, aquí presente, ha sido testigo falso de un testamento amañado.

#### LEY

La que hubieren prometido para que fuera esposa según normas de derecho el padre, o el hermano de un mismo padre, o el abuelo por vía paterna, de ésta haya hijos legítimos. Si no existiere ninguno de éstos, si fuere una epiclera, el tutor cásese con ella, pero si no lo hubiere, aquel a quien el padre la hubiere confiado, ése sea tutor.

Así pues, habéis oído a quiénes esta ley hace que sean tutores; que ninguno de éstos tenía mi madre, mis mismos adversarios lo han atestiguado a mi favor. Si lo hubiera habido, en efecto, lo habrían presentado. ¿O creéis que habrían presentado testigos falsos y un testamento inexistente, pero no hermano, abuelo o padre, si por dinero posible hubiera sido? Así pues, puesto que es evidente que ninguno de éstos vive, entonces forzoso es que nuestra madre sea epiclera. Pues bien, ved quiénes ordenan las leyes que sean tutores de la epiclera. Lee la ley.

### LEY

Si no hubiere nacido de epiclera y a un tiempo hubiere sobrepasado en dos años la edad viril, sea dueño de los bienes y proporcione el alimento a la madre.

Así pues, la ley ordena que los hijos, cuando hayan alcanzado la edad viril, sean tutores de la madre y proporcionen el alimento a la madre. Por otra parte, hay evidencia de que yo me hallaba en la milicia y os desempeñaba la trierarquía cuando este sujeto comenzó a convivir con mi madre. Pues bien, en prueba de que yo estaba fuera sirviendo como trierarco, de que mi padre había fallecido hacía tiempo cuando éste se casó, de que le reclamé las esclavas y exigí que se las torturara sobre este mismo punto, sobre si esto era verdad, y de que le dirigí un requerimiento, tómame el testimonio.

### **TESTIMONIO**

Atestiguan haber estado presentes cuando Apolodoro dirigía un requerimiento a Formión, cuando Apolodoro exigía a Formión que entregara las esclavas para su tortura, si negaba Formión haber seducido a mi madre antes de que fuera manifiesto que Formión se casó con ella por haberla recibido como esposa de manos de Pasión. Aunque este requerimiento le dirigía Apolodoro, no quiso Formión entregar las esclavas.

Pues bien, lee, además, la ley, que ordena que haya reivindicación judicial de todas las epicleras, extranjeras y ciudadanas, y que respecto de los ciudadanos introduzca la acción y sea competente el arconte, y respecto de los metecos el polemarco, y que no sea lícito poseer ni herencia ni epiclera no atribuidas judicialmente.

### LEY

Sortee el arconte las demandas por herencias y epicleras durante cuantos meses hay, salvo el de esciroforión<sup>[8]</sup>. No se posea herencia no atribuida judicialmente.

Así pues, él, si de veras hubiera querido proceder correctamente, hubiese debido ejercitar una acción reivindicatoria de la epiclera, sea que le asistiera derecho por donación, sea por parentesco, si por una ciudadana, ante el arconte, si por una extranjera, ante el polemarco, y entonces, si realmente hubiera podido alegar algún derecho, después de haberos persuadido a quienes de vosotros les hubiese tocado en suerte, convertirse en su tutor con el aval de las leyes y del voto, y no hacer lo que le vino en gana luego de haberse promulgado sus propias leyes.

Atended ahora también a esta ley, que ordena que el testamento que, habiendo hijos legítimos, el padre haya otorgado, si los hijos mueren antes de haber alcanzado la edad viril, sea firme.

### LEY

Lo que, habiendo hijos legítimos, el padre hubiere testado, si hubieren muerto los hijos antes de haber sobrepasado en dos años la edad viril, el testamento del padre sea firme.

Por tanto, puesto que viven, inválido es el testamento que dicen éstos que dejó mi padre, y contra todas las leyes Estéfano, aquí presente, ha depuesto falsedades diciendo que es copia del testamento de Pasión; pues, ¿cómo lo sabes tú, y dónde estuviste presente cuando mi padre lo otorgaba? Es evidente que actúas con malas artes respecto de los procesos, que depones falacias decididamente, que sustraes los testimonios veraces, que engañas a los jueces, que te confabulas para los juicios. Pero las leyes han arbitrado una acción pública respecto de tales desmanes. Léeme la ley.

### **LEY**

Si alguien cometiere colusión o intentare corromper a la Heliea, a uno de los tribunales de Atenas o al Consejo dando o recibiendo dinero con fines de soborno, o fundare una hetería<sup>[9]</sup> para derrocamiento del régimen democrático, o, siendo sinégoro, percibiere dinero en los procesos privados o públicos, sean las denuncias públicas de estos hechos ante los tesmótetas.

Pues bien, después de todo esto gustosamente os preguntaría a tenor de qué leyes juzgáis bajo juramento, si según las de la ciudad, o con arreglo a las que Formión promulga para sí. Yo, pues, os presento éstas y demuestro que ellos, los dos, las han violado, Formión porque desde un principio nos hizo víctimas de su injusticia y nos despojó de los bienes que el padre nos dejó y le dio en arrendamiento junto con la banca y el taller, y Estéfano, aquí presente, porque ha depuesto falsos testimonios y en contra de la ley.

Vale la pena, además, jueces, tener presente también esto: que nadie jamás hizo copias de un testamento<sup>[10]</sup>, sino de contratos, para que los conozcan y no los conculquen, pero de testamentos no. En efecto, los testadores los dejan sellados con este fin, con objeto de que nadie sepa lo que testan. ¿Cómo, pues, sabéis vosotros que es copia del testamento de Pasión lo escrito en el documento?

Ruego, pues, a todos vosotros, jueces, y suplico que me auxiliéis y castiguéis a quienes tan decididamente deponen falsos testimonios, en pro de vosotros mismos, de mí, de la justicia y de las leyes.

### **XLVII**

### CONTRA EVERGO Y MNESIBULO, POR FALSOS TESTIMONIOS

### INTRODUCCIÓN

Discurso sin nervio, tedioso, cansino, desordenado, con la agravante de su larga duración, ya en la antigüedad negábase su pertenencia a Demóstenes y hoy seguimos con el mismo criterio, sin que se pueda atribuir a nadie. Pronunciado, quizás, en 355-354 a. C., los defectos mencionados encuentran un paliativo en el súbito interés que despiertan los excursos del exponente por variopintos caminos de la vida pública y privada atenienses.

El discurso ha sido pronunciado en un proceso incoado mediante una acción por falso testimonio, ejercitada por nuestro anónimo perorante contra unos sujetos de conducta no precisamente irreprochable, quienes han sido la causa de su condena en uno de los múltiples procesos suscitados a raíz del relevo en una trierarquía. El trierarco saliente, Teofemo, hermano y cuñado de los procesados, no entrega los aparejos al entrante, dice el orador, ni aun cuando éste se lo ordena amparado por la autoridad competente, los intendentes de los arsenales; ante tan contumaz actitud, el dicente recurre al Consejo, y con base en un decreto aprobado a raíz de ellos insiste en sus reclamaciones, esta vez en casa de Teofemo y con el acompañamiento de un agente de la autoridad, cuyo papel, por otro lado, aunque debiera ser el de medio coactivo, no parece, a simple vista, superar el de testigo. Allí se desarrolla la tragedia: hay un intento de toma de garantías (pues el trierarco entrante sigue siendo el responsable de los aparejos), golpes de puño y otras injurias, todo lo cual concluye en una multa impuesta por el Consejo a Teofemo, de escasa cuantía gracias a la generosidad del orador, y avenencia a un arbitraje. Sin embargo, tales hechos desencadenan también dos procesos

distintos, por violencia, entre uno y otro, que, inexplicablemente para nuestra mentalidad al menos, no se confunden; la habilidad o picardía de Teofemo consiguen que se demore aquel en que interviene como acusado, y, en cambio, se acelere el promovido por él en calidad de acusador, que gana merced al testimonio depuesto por Evergo y Mnesibulo, según el cual Teofemo había ofrecido a su rival una esclava presente en el momento de la riña, para que, sometida a tortura, dilucidase quién fue el iniciador de los golpes, sin que nuestro orador aceptara la oferta. Ésta es la causa próxima del proceso por falsos testimonios. A continuación hay un largo relato de los acontecimientos posteriores: condena del hoy acusador, solicitud, elevada por éste a Teofemo, de una moratoria para la ejecución de la sentencia, que es concedida, aunque luego tiene lugar una toma brutal de garantías, o embargo quizá, que pone en evidencia la mala fe de Teofemo, con sagueo de la casa del condenado, de bienes dótales inclusive, y malos tratos inferidos a una anciana liberta con resultado posterior de muerte. Ante semejante actitud, el dicente satisface el importe de la sentencia, pero Teofemo se niega a restituir las garantías si no media un descargo a favor de los agresores, y en tanto se produce un nuevo saqueo. De ahí que el orador requiera una exegesis del derecho sagrado y de la ley de Dracón, en materia de homicidio por lo ocurrido a la anciana liberta; finalmente, como tantas veces suele suceder, recurre al testimonio de otros perjudicados por sus rivales para probar su honorabilidad y la perfidia de los otros tres.

### **ASUNTO**

En un momento en que los atenienses se apresuraban para realizar una expedición naval hacían falta aparejos de trirreme. Y se promulga un decreto para que, con toda rapidez, se exigiera a los deudores de aparejos de trirreme su restitución al Estado; eran éstos algunos de los que habían desempeñado la trierarquía. Pues bien, diversas personas fueron encargadas de exigirlos a los distintos interesados, y el que ahora pronuncia el discurso a Teofemo y Demócares. Como se hicieran los desentendidos, les incoó un proceso y logró su condena. Demócares los ha devuelto, pero Teofemo anduvo todavía dando largas. Mas, como hubiese decretado el Consejo que del modo que uno pudiese exigiera su restitución a los deudores, presentose en casa de Teofemo este que ahora se querella. A raíz de una disputa se dieron golpes recíprocamente y presentaron mutuas querellas por violencia, alegando cada uno que el otro comenzó los golpes<sup>[1]</sup>, pues en esto consistía la violencia. Pues bien, Teofemo, que introdujo su acción primero, presentó como testigos a Evergo y Mnesibulo, que eran el uno hermano suyo, y el otro cuñado. Éstos atestiguaron que Teofemo quería entregar la esclava que presenció la pelea para su tormento, con objeto de que, siendo sometida a tortura, dijese cuál de los dos comenzó los golpes, y que, aun cuando Teofemo dirigía este requerimiento y entregaba la esclava, no se aceptó. Finalmente, los jueces, persuadidos por el testimonio, depositaron el voto a favor de Teofemo y el vencido procesa a los testigos bajo la acusación de haber mentido.

Bien me parece que están las leyes, jueces, las que conceden a los juicios un ulterior debate, el de los falsos testimonios, con objeto de que, si uno, por haber presentado testigos que deponían falsedades, o requerimientos que no hubo o testimonios depuestos contra la ley, logró engañar a los jueces, no disfrute de mayor ventaja, sino que el injuriado, después de haber atacado los testimonios, comparecido ante vosotros y demostrado que los testigos han atestiguado falacias respecto del asunto, alcance justicia de éstos, y a quien los propuso lo tenga sujeto a responsabilidad por actos fraudulentos. Por esta razón hicieron menores las sanciones para el actor, en caso de que sea derrotado, a fin de que por su cuantía los injuriados no se abstengan de perseguir a los testigos por falsos testimonios, y, en cambio, graves penas impusieron al acusado, si son condenados y os parece que han atestiguado falacias. Y con justicia, jueces. En efecto, vosotros votáis después de haber mirado a los testigos y confiado en lo que éstos hayan depuesto; y así, para que ni vosotros seáis engañados ni quienes a vuestra audiencia recurren sufran injusticia, por esas razones los hizo responsables el legislador. Os ruego, pues, también vo que me escuchéis con benevolencia todo lo relativo al asunto desde su principio, a fin de que por eso sepáis cuántas injusticias sufrí yo, que los jueces fueron engañados y estos sujetos atestiguaron mentiras.

Ciertamente, yo habría preferido, sobre todo, no tener problemas; mas, en todo caso, si uno me obliga, grato es proceder contra sujetos tales que no os son desconocidos. Pero ahora extenderé más mi discurso en la demostración del carácter de estos tipos, que en la de que el testimonio es falso. En efecto, respecto del testimonio, que han atestiguado en falso, me parece que ellos mismos lo demuestran con un hecho y no hace falta que yo presente otros testigos, sino a estos mismos sujetos; pues cuando podían estar libres de problemas y no correr riesgos compareciendo ante vosotros, si hubieran garantizado con un hecho que el testimonio es veraz, no han querido entregar la esclava, respecto de la cual han testimoniado que Teofemo, ante el árbitro Pitodoro de Cedas, me dirigió el requerimiento de que estaba dispuesto a entregarla, aunque vo sí exigía recibirla, como os depusieron en el tribunal los testigos entonces presentes y también ahora atestiguarán. Teofemo no les atacó, convencido de que habían atestiguado la verdad, ni les persigue por falsos testimonios. En todo caso, poco más o menos ellos mismos me reconocen en su testimonio que yo quería tomar la esclava, pero que Teofemo pedía que se demorara y yo no acepté. Y pues yo exigí recibirla y Teofemo me dirigió un requerimiento mostrándose dispuesto a entregarla, según dicen éstos, pero nadie vio que estuviese presente el cuerpo<sup>[2]</sup>, ni tampoco que se

entregara entonces ante el árbitro, ni posteriormente ante el tribunal, ni en ninguna otra parte, y estos testigos atestiguaron que Teofemo quería entregarla y me dirigía un requerimiento, y los jueces creyeron que era veraz el testimonio y yo rehuía la prueba a extraer de la esclava respecto de la violencia, sobre cuál de nosotros dos comenzó los golpes sin justificación (pues esto es la violencia), ¿cómo no es forzoso que hayan depuesto falsedades estos testigos, que ni siquiera ahora se deciden de algún modo a entregar el cuerpo de la esclava, a tenor de lo que manifestaron que Teofemo requirió, y a su favor lo atestiguaron, y que hubieran confirmado con un hecho que el testimonio era verdadero y los testigos hubiesen quedado libres del proceso mediante la entrega del cuerpo de la esclava, y que sobre la cuestión de la violencia sea sometida a tortura la esclava, por la que yo persigo en proceso a Teofemo, puesto que entonces no la presentó, y la prueba se obtenga de lo que Teofemo dijo en aquel momento tratando de engañar a los jueces? En efecto, en el proceso por violencia dijo que los testigos que estuvieron presentes y daban fe de lo sucedido en un documento a tenor de la ley eran falsos y habían sido sobornados por mí, y que la esclava que asistió diría la verdad, no deponiendo a través de un documento, sino por medio del más seguro testimonio, siendo sometida a tortura, sobre cuál de los dos comenzó los golpes sin justificación. Ahora bien, aquello con lo que logró engañar a los jueces, utilizándolo entonces como argumento y presentando testigos de ello, hoy se demuestra que es falso. Efectivamente, no osa entregar el cuerpo de la esclava, que han atestiguado que él estaba dispuesto a conceder, sino que, más bien, ha preferido que su hermano y su cuñado sean procesados por falsos testimonios a entregar el cuerpo de la mujer y a que con justicia queden libres, y no a través de palabrería y de súplicas, por si pueden salir absueltos haciéndoos víctimas de sus engaños; aunque yo muchas veces le requerí y reclamé la mujer, y exigía recibirla entonces, después del juicio y cuando les pagué, incluso en el proceso en que yo persigo a Teofemo por violencia y en la instrucción de los falsos testimonios; pero éstos fingen ignorarlo, de palabra atestiguando falacias, y de hecho no entregando la mujer; pues sabían bien que, si era torturada, se demostraría que cometían injusticia, no que la sufrían. Como prueba de que en eso digo verdad, os leerá los testimonios de estos hechos.

### **TESTIMONIOS**

Así pues, que, aunque a menudo requerí y exigía recibir la mujer, nadie me la entregó, se os ha atestiguado. Mas, para que también a través de indicios sepáis que han testimoniado en falso, os lo demostraré. En efecto, si realmente hubiera sido verdad eso que dicen de que Teofemo me dirigió un requerimiento y ofrecía entregar el cuerpo de la mujer, sin duda no habrían presentado sólo dos testigos, un cuñado y un hermano, que depusieran la verdad, sino también otros muchos. En efecto, el arbitraje tenía lugar en la Heliea<sup>[3]</sup> (pues quienes arbitran la Eneide y la Erecteide allí se sientan), y cuando uno, habiéndolo llevado, ofrece la entrega de un cuerpo, muchos se acercan a oír la lectura de tales requerimientos, de suerte que no habrían carecido de testigos si realmente y de alguna manera hubiese sido verdad el testimonio.

Pues bien, jueces, han atestiguado en la misma testificación que yo no quise demorar el asunto y que Teofemo lo pedía para entregarme la mujer. Que no es verdad eso, yo os lo demostraré. En efecto, si yo hubiera dirigido a Teofemo ese requerimiento, que a su favor han atestiguado, exigiéndole que entregara la mujer, verosímilmente me habría dado esas respuestas solicitando que demorara el arbitraje hasta una reunión posterior, para traer la mujer y entregármela; pero, en realidad, han depuesto que tú mismo, Teofemo, querías conceder la mujer y que yo no quise tomarla. ¿Cómo, pues, siendo tú dueño de la sierva, pensando hacer ese requerimiento que a tu favor han atestiguado, y recurriendo a la mujer en lo tocante a tu derecho, pues no tenías ningún otro testigo de que fuiste agredido por mí cuando inicié los golpes sin justificación, no viniste con la mujer a presencia del árbitro y, hallándose presente la sierva, hiciste entrega de su cuerpo, puesto que eras su dueño? Sino que dices haber hecho el requerimiento, pero nadie vio la mujer por cuyo medio lograste engañar a los jueces, presentando falsos testigos de que querías entregarla.

Pues bien, dado que entonces no estaba contigo la mujer, sino que las urnas fueron selladas antes, ¿trajiste posteriormente alguna vez la esclava al ágora o al tribunal? Pues si no estuvo contigo entonces, sin duda hubieras debido entregarla luego y tomar testigos de que querías que se hiciera la prueba en la mujer, tal como requeriste, puesto que por ti había sido incluido un requerimiento y prueba testifical de que estabas dispuesto a conceder la sierva. Pues bien, cuando estabas a punto de llegar a juicio, ¿condujiste alguna vez la esclava a presencia del tribunal? En verdad, si realmente hubiese sido cierto lo que dicen que él requirió, hubiera debido, cuando se sorteaban los tribunales, después de haber traído la mujer y tomado consigo al

heraldo, exhortarme a que, si quería, la torturara, y a los jueces entrantes hacerlos testigos de que estaba dispuesto a entregarla. Mas, en realidad, después de haberles engañado con su historia y presentado testigos falsos, todavía, inclusive ahora, no se decide a entregar la mujer, aunque yo muchas veces le requerí y se lo exigí, según os han atestiguado los testigos que estuvieron presentes. Léeme nuevamente los testimonios.

### **TESTIMONIOS**

Quiero también explicaros, jueces, dónde tuvo su origen mi proceso contra Teofemo, para que sepáis que no solamente logró condenarme a mí contra derecho, por haber engañado a los jueces, sino también, y a un tiempo, al Consejo de los Quinientos con el mismo voto, dejó sin autoridad vuestros tribunales y nulos los decretos y las leyes, e hizo indignas de crédito para vosotros las magistraturas y las inscripciones de las estelas<sup>[4]</sup>. De qué modo, yo os lo explicaré punto por punto. En efecto, anteriormente yo no tuve jamás en mi vida relación contractual con Teofemo, ni, además, de fiesta, amor o bebida, como para ir a casa de este tipo, bien por discrepar con respecto a alguna ganancia o abrasado por algún placer. Mas, puesto que vuestros decretos, de la Asamblea y del Consejo, y las leyes lo ordenaron, exigí de este sujeto que restituyera unos aparejos de trirreme que debía a la ciudad. Por qué, os lo explicaré yo. Casualmente se estaba preparando una salida de trirremes y envío de auxilio con toda rapidez. No había, además, en el arsenal aparejos para las naves, sino que los deudores, manteniéndose en su posesión, no los devolvían. Además de esto, en el Pireo tampoco había en abundancia velas, estopa y cuerdas, con lo que se equipa una trirreme, como para comprarlas. Propone, pues, Queredemo este decreto con el objetivo de que sean restituidos los aparejos para los navíos y estén a salvo para la ciudad. Y léeme el decreto.

### **DECRETO**

Pues bien, después de haber sido aprobado este decreto, la magistratura sorteó y transmitió los deudores de aparejos del Estado a los trierarcos que iban a zarpar entonces y a los intendentes de las simorías. Por otra parte, la ley de Periandro<sup>[5]</sup>, por la que se organizaron las simorías, forzaba y ordenaba hacerse cargo de los deudores de aparejos. Además de esto, otro decreto del

pueblo obligaba a que se nos otorgase por partes el deber de exigirlos a cada uno de los deudores. Era yo trierarco a la sazón y administrador de la simoría, y Demócares de Peania estaba en mi simoría y debía a la ciudad unos aparejos junto con Teofemo, presente aquí, que fue cotrierarco suyo. Pues bien, dado que ellos, ambos, estaban inscritos en la estela como deudores de aparejos del Estado, el magistrado, que los recibió de la anterior magistratura, nos los transmitió a tenor de la ley y los decretos. Me fue forzoso, pues, tomarlos a mi cargo, aunque yo, si bien en época anterior os había desempeñado numerosas trierarquías, jamás tomé aparejos del arsenal, sino que los proveía particularmente, siempre que hacían falta, para tener los mínimos problemas con la ciudad; pero entonces, a tenor de los decretos y la ley se me forzaba a tomarlos a mi cargo. En prueba de que digo vedad en eso, como testigos de estos hechos os presentaré el decreto y la ley, a continuación al mismo magistrado que hizo la asignación e introdujo el asunto ante el tribunal, y luego a los de la simoría, de la que era intendente y trierarco. Léeme.

### LEY. DECRETO. TESTIMONIOS

Así pues, que me era totalmente forzoso hacerme cargo de los deudores de la ciudad, se lo oís a la ley y a los decretos; que también los recibí del magistrado, os lo ha atestiguado quien hizo la transmisión. Es natural, pues, que en un principio consideréis vosotros esto en primer lugar, jueces: si yo, el obligado a exigir su restitución a Teofemo, era quien cometía injusticia, o Teofemo, que, debiendo a la ciudad los aparejos hacía mucho tiempo, no los devolvía. Pues si analizáis con detalle, descubriréis que Teofemo delinquía en todo, y esto no ha sido dicho sólo por mí de palabra, sino también juzgado por el Consejo y el tribunal con su voto. En efecto, después de que lo hube recibido del magistrado, llegado a su presencia, en primer lugar le reclamé los aparejos; como no los devolviera a pesar de habérselo comunicado yo, posteriormente, habiéndole encontrado en los alrededores del Hermes de la poterna<sup>[6]</sup>, le cité ante los comisarios de la flota y los intendentes de los arsenales<sup>[7]</sup>, pues entonces éstos introducían en el tribunal los procesos de atribución judicial respecto de los aparejos. En prueba de que digo verdad, os presentaré como testigos de estos hechos a quienes llevaron a cabo el emplazamiento.

### **TESTIGOS**

Así pues, que fue citado por mí, me lo han atestiguado los alguaciles; en prueba de que fue llevado ante el tribunal, tómame el testimonio de los comisarios de la flota y del magistrado.

### **TESTIMONIO**

Pues bien, quien yo creía que me plantearía problemas, Demócares de Peania, antes de ser llevado ante el tribunal mostrábase displicente, mas después de que hubo sido conducido y condenado devolvió su parte de los aparejos. En cambio, (Teofemo), de quien no habría pensado que hubiese llegado jamás a tal grado de malicia, que se atreviera a despojar a la ciudad de los aparejos, ha alcanzado tan elevada cota de procesos y líos. Presente ante el tribunal, cuando a él fue llevado, jamás hizo oposición ni presentó demanda de adjudicación contra nadie, caso de alegar que otro tenía en su poder los aparejos y no le incumbía a él devolverlos, sino que permitió que se emitiera voto contra él. Mas, cuando hubo salido del tribunal, más bien siguió sin devolver nada, sino que pensaba que, por el momento, podría estar tranquilo si se alejaba hasta que yo hubiera zarpado, y las naves, y hubiese pasado tiempo, y que yo, a mi regreso aquí, sería obligado a devolver a la ciudad los aparejos que él debía, o bien al sucesor que desde la simoría hubiera ido a hacerse cargo del navío. En efecto, ¿qué habría respondido yo a quien me presentara decretos y leyes diciendo que yo debía devolver los aparejos? Y Teofemo, después de haber pasado tiempo, cuando a mi regreso se los reclamara, pensaba decir que los había devuelto y utilizar como indicios de que los había restituido la ocasión, la urgencia, que yo no era tan necio como para haberle concedido una demora, puesto que no fui amigo suyo jamás. Consecuentemente, ¿con qué intenciones yo, que estaba desempeñando la trierarquía al servicio de la ciudad y era intendente de la simoría, existiendo tales decretos y una ley, le habría concedido a este sujeto una demora en la cuestión de su restitución? Con este plan Teofemo entonces no devolvió los aparejos, sino que estuvo fuera, y pensaba defraudármelos posteriormente y, además, en perjurar con facilidad luego de haber recurrido al juramento, lo que precisamente también ha hecho a otros. Pues terrible es la voracidad de su carácter en lo tocante a intereses, como yo os demostraré con un hecho. En efecto, Teofemo, aunque debía a la ciudad los aparejos, de palabra desviaba la deuda hacia Afareo, pero, de hecho, no presentó contra él una demanda de atribución judicial, pues sabía bien que se demostraría que mentía, si llegaba hasta un tribunal. Efectivamente, Afareo hubiera probado que aquél le calculó el precio de los aparejos y lo recibió de manos suyas cuando tomaba a su cargo la trierarquía. Ahora alega haberlos entregado a Demócares, y procesa a los hijos de Demócares, puesto que Demócares ha muerto. Mas, cuando vivía Demócares, no presentó demanda de atribución judicial contra él Teofemo al serle exigida por mí la devolución de los aparejos, sino que, so pretexto del tiempo transcurrido, quería defraudar al Estado los aparejos. En prueba de que digo verdad, os leerá los testimonios.

### **TESTIMONIOS**

Pues bien, como yo tuviese presente todo eso, oyese a quienes habían frecuentado a Teofemo qué clase de sujeto era en asuntos de intereses y no recibiera de él los aparejos, acudí a los comisarios de la flota y al Consejo, diciendo que no me devolvía los aparejos Teofemo. Habíanse presentado también ante el Consejo los otros trierarcos, cuantos no recibían de los deudores los aparejos. Y, después de haber mediado largas conversaciones, nos responde el Consejo con un decreto, que se os leerá, para que lográramos su restitución del modo que pudiésemos.

### **DECRETO**

Pues bien, después de haber sido propuesto este decreto en el Consejo, sin que nadie lo denunciara por ilegal<sup>[8]</sup>, sino siendo firme, llegado ante Evergo, aquí presente, hermano de Teofemo, puesto que no me fue posible ver a Teofemo, con el decreto en la mano le reclamé primero los aparejos y le exhorté a que lo comunicara a Teofemo, y a continuación, tras haber dejado pasar unos días, como no devolviera los aparejos, sino que se burlara de mí, después de haber tomado conmigo testigos, le pregunté si había hecho partición con su hermano o tenían indivisa la hacienda. Habiéndome respondido Evergo que había hecho partición, y que Teofemo vivía aparte y él en casa de su padre, después de haberme enterado de dónde vivía Teofemo y tomado del magistrado un agente, fui a casa de Teofemo.

Como me hubiese encontrado que él no estaba dentro, exhorté a la mujer que atendió la puerta a que fuese a buscarle adonde se hallara, ésa respecto de la cual han atestiguado estos sujetos que Teofemo me dirigió un requerimiento ofreciendo entregarla y yo no puedo conseguir, aunque la exijo, para que vosotros sepáis la verdad sobre cuál de los dos comenzó los golpes

sin justificación. Cuando llega Teofemo, después de haberle ido a buscar la mujer, le reclamé el inventario de los aparejos, diciendo que ya estaba ocupándome de la partida, y le mostré el decreto del Consejo. Como, aun diciéndole yo eso, no los devolviera, sino que me amenazara e injuriara, ordené al servidor que llamase a los ciudadanos que viera pasar por la calle, con objeto de que fuesen a mi favor testigos de lo que se decía, y nuevamente exigí a Teofemo o que me acompañase él ante los comisarios de la flota y ente el Consejo, y, si negaba deberlos, convenciera a aquellos que me lo transmitieron y me forzaban a conseguir su restitución, o que devolviera los aparejos; si no, dije que tomaría prendas a tenor de las leyes y de los decretos. Como no quisiera cumplir él ninguna de las prescripciones de derecho, cogí la mujer que se hallaba de pie junto a la puerta, la que fue a buscarle. Teofemo intentó arrebatármela, yo solté la mujer y entré en la casa para tomar una prenda por los aparejos, pues la puerta había sido abierta cuando Teofemo llegó y aún había de entrar; también sabía yo que él no estaba casado. Cuando entro yo, Teofemo me da un puñetazo en la boca, y yo, después de haber puesto por testigos a los presentes, se lo devolví.

Pues bien, que digo verdad y que comenzó los golpes sin justificación Teofemo, creo que la prueba no se ha de obtener de ninguna otra parte que de la mujer, respecto de la cual han atestiguado estos testigos que Teofemo estaba dispuesto a entregarla. Llegado primero ante el tribunal con este testimonio, sin que yo interpusiera excepción ni solicitase bajo juramento un aplazamiento, porque anteriormente, en otro proceso, estas medidas me perjudicaron, logró engañar a los jueces diciendo que quienes yo presentaba como testigos deponían falsedades y que la mujer diría la verdad si se la sometía a tortura. Mas ahora demuestran que obran en contra de los argumentos de que entonces se valieron: en efecto, no puedo conseguir la mujer, aunque muchas veces la reclamé, según se os ha atestiguado. Así pues, dado que no entregan la mujer, respecto de la cual dijeron ellos haber hecho un requerimiento, quiero también presentaros los testigos que vieron que yo fui golpeado primero por Teofemo (pues la violencia consiste en eso, en el que haya comenzado primero los golpes sin justificación), y sobre todo cuando le exigía la devolución a tenor de la ley y de los decretos vuestros. Léeme los decretos y el testimonio.

### **DECRETOS. TESTIMONIO**

Pues bien, después de que hube sido despojado de las prendas por Teofemo y golpeado, personado ante el Consejo mostré los golpes y conté lo que había sufrido, y que tratando de conseguir la restitución de los aparejos a la ciudad<sup>[9]</sup>. Indignado el Consejo por lo que yo había sufrido, después de haber visto cómo me encontraba y considerado que había sufrido ultraje no sólo yo, sino también él mismo, el pueblo que dio el decreto y la ley que obligó a exigir la restitución de los aparejos, me ordenó presentar una denuncia y que los prítanes<sup>[10]</sup> inscribieran en el orden del día el juicio contra él para dos días más tarde, bajo la acusación de cometer delito e impedir la partida de la escuadra, porque no restituía los aparejos, arrebató las prendas y me golpeó cuando trataba de conseguir su restitución y actuaba al servicio de la ciudad.

Pues bien, celebrado el juicio contra Teofemo en el Consejo, según la denuncia que yo presenté, y concedida la palabra a cada uno de los dos, después de haber votado en secreto los consejeros, fue condenado en la sala del Consejo y pareció que cometía delito. Y cuando el Consejo estaba en la operación de votar a mano alzada sobre si lo transmitiría a un tribunal, o le multaría con las quinientas dracmas, cuantía a la que estaba autorizado según la ley, como todos estos sujetos rogaran, suplicaran —y ¿a quién no enviaron recado?—, entregaran inmediatamente en el Consejo el inventario de los aparejos y, en lo tocante a los golpes, dijesen que recurrirían al arbitraje del ateniense que yo hubiera exigido, accedí de suerte que a Teofemo le fuese impuesta una multa de veinticinco dracmas. Y en prueba de que digo verdad en esto, suplico a cuantos de vosotros eran consejeros durante el arcontado de Agatocles<sup>[11]</sup> que lo notifiquéis a quienes a vuestro lado están sentados y, además, os presentaré como testigos a cuantos pude yo encontrar de los que entonces eran miembros del Consejo.

### **TESTIGOS**

Tan indulgente, pues, jueces, fui yo con estos tipos. Y en verdad, el decreto ordenó que fuera propiedad pública la hacienda no sólo de quien, teniendo aparejos, no los devolviera a la ciudad, sino también la del que, habiéndolos adquirido particularmente, no los vendiese; pues se daba el caso de que era tal entonces la escasez de aparejos en la ciudad. Y léeme el decreto.

### **DECRETO**

Pues bien, cuando hube regresado de la expedición naval, jueces, como no quisiera recurrir a nadie Teofemo en la cuestión de los golpes que en aquel entonces recibí por su mano, le cité a juicio y ejercité contra él una acción por violencia. Habiéndome citado también él y teniendo los árbitros los procesos, cuando corría el período de pronunciamiento de laudo del juicio, Teofemo interpuso excepción y solicitó un aplazamiento bajo juramento, y yo, consciente de que no había cometido ningún delito, comparecí ante vosotros. Pero él, por haber presentado ese testimonio, que ningún otro ha depuesto, sino su hermano y su cuñado, de que estaba dispuesto a entregar la mujer, y fingiendo ser hombre sin malicia, logró engañar a los jueces.

Mas yo os elevo ahora una justa súplica; que a un tiempo juzguéis acerca del testimonio, sobre si es verdadero o falso, y a un tiempo reflexionéis sobre el asunto desde su principio. En efecto, yo creo que la prueba se ha de obtener de esos medios de derecho a los que este sujeto recurrió entonces, de la mujer sometida a tormento, sobre cuál de los dos comenzó los golpes sin justificación (pues eso es la violencia). Y a los testigos los persigo por falsos testimonios por esta razón, porque depusieron que Teofemo quería entregar la mujer, aunque en ninguna parte entregaba el cuerpo, ni entonces ante el árbitro ni posteriormente, y aun cuando yo muchas veces la exigí. Doble culpa, pues, deben ellos expiar, porque con haber presentado falsos testimonios engañaron a los jueces, los de un cuñado y un hermano, y porque cometieron injusticia contra mí cuando celosamente os prestaba un servicio, cumplía lo ordenado y obedecía las leyes y los decretos vuestros. En prueba de que no sólo yo recibí del magistrado a este sujeto para exigirle la restitución de los aparejos que debía a la ciudad, sino también de que otros trierarcos los exigieron a otros que tomaron a su cargo, léeme sus testimonios.

### **TESTIMONIOS**

Quiero, además, jueces, exponeros los malos tratos que he sufrido por mano de ellos. En efecto, después de que hube incurrido en condena a su favor en el proceso por el que persigo a estos testigos acusándoles de que han depuesto falsedades, habiéndome llegado hasta Teofemo cuando ya estaba a punto de cumplírseme el plazo de ejecución<sup>[12]</sup>, le rogué que esperara breve tiempo, diciendo la verdad, que, cuando ya tenía dispuesto el dinero que había de pagarle, me había correspondido una trierarquía, que la trirreme tenía que

partir a toda prisa y que el estratego Alcímaco ordenaba que le preparase esa nave; que el dinero que me había procurado para pagar a Teofemo lo gasté, pues, allí. Le rogaba que prolongara el plazo de ejecución hasta que yo hubiese despachado el navío. Él, fácilmente y sin malicia, me contesta: «Nada lo impide —dijo—, pero cuando hayas despachado la nave, págame».

Como me hubiese dado esta respuesta Teofemo y prorrogado el plazo de ejecución, y yo hubiera con fiado sobre todo en la acción por falsos testimonios y en que él no quería entregar la mujer, pues le habrían impedido introducir alguna innovación respecto de lo mío, yo, después de haber despachado la trirreme y de haberme procurado no muchos días después el dinero, llegado a su presencia le rogué que me acompañara hasta el banco y cobrara el importe de la condena. En prueba de que digo verdad en esto, os leerá los testimonios de estos hechos.

### **TESTIMONIOS**

Pero Teofemo, en vez de cobrar el importe de la condena después de haberme acompañado al banco, llegado a mi rebaño se apodera de cincuenta ovejas finas que estaban paciendo, del pastor con ellas y de todos los utensilios que acompañan al rebaño, y, luego, de un esclavo ayudante que llevaba una hidria de bronce, ajena, pues había sido prestada, de mucho valor. Y no les bastó tener esto, sino que llegados a mi campo (cultivo uno cerca del hipódromo, y vivo allí desde jovencito), primero saltaron sobre los criados, pero como éstos se les escapan y cada uno partió en una dirección distinta, llegaron hasta la casa y luego de haber arrancado la puerta que conduce al jardín, este sujeto, Evergo, hermano de Teofemo, y Mnesibulo, su cuñado, a cuyo favor yo no había incurrido en ninguna condena, ni les asistía derecho a tocar ninguno de mis bienes, después de haber entrado en las habitaciones de mi mujer e hijos, se llevaron cuantos muebles me quedaban todavía en la casa. Pensaban, en efecto, apoderarse no sólo de tan poco, sino de mucho más, pues creían que podrían adueñarse del mobiliario de la casa que antaño tenía vo; pero, a causa de las liturgias y de las contribuciones y de mi celo hacia vosotros, una parte de él está empeñada y la otra ha sido vendida. Mas, después de haber cogido todo cuanto quedaba todavía, se marcharon.

Además de esto, jueces, casualmente mi mujer estaba desayunando con los chiquillos en el patio y, con ella, una anciana que fue mi nodriza, persona buena y fiel que había sido puesta en libertad por mi padre. Después de que hubo sido manumitida se casó con un hombre; mas, como hubiera muerto

éste, fuese ella vieja y no hubiese quien la alimentara, regresó junto a mí. Me era, pues, forzoso no permitir que estuviesen en la indigencia ni la que fue mi nodriza ni el pedagogo<sup>[13]</sup>; a un tiempo también partía como trierarco, de suerte que, por deseo de mi mujer, hube de dejar con ella a tal guardiana de la casa.

Estando desayunando en el patio, en el momento en que estos sujetos irrumpen, se apoderan de ellas y roban los muebles, las otras esclavas (pues se hallaban en el piso superior, donde hacen su vida), como hubieran oído el griterío, cierran el piso y no pudieron entrar allí, pero se llevaron los muebles del resto de la casa, aunque mi mujer les prohibía tocarlos y decía que estaban estimados en su dote, y: «Tenéis las cincuenta ovejas, el esclavo y el pastor, que valen más que la condena que obtuvisteis»; pues se lo comunicó uno de los vecinos que llamó a la puerta. Más aún, les dijo que tenían depositado el dinero en el banco, pues me lo había oído a mí: «Si esperáis —decía— o uno de vosotros va a buscarle, os marcharéis con el dinero ahora; pero dejad los muebles y no os llevéis ninguno de mis bienes, sobre todo cuando ya tenéis cosas del valor de la condena.»

Aunque eso decía mi mujer, no sólo no se contuvieron, sino que, como el aya hubiese cogido la tacita que tenía a su lado, de la que bebía, y se la hubiera guardado en el seno, para que estos sujetos no se la llevaran, tan pronto como vio que estaban dentro, habiéndola descubierto Teofemo y Evergo, su hermano, aquí presente, intentando arrancarle la tacita la trataron de tal modo, que sus brazos y articulaciones de las manos quedaron ensangrentados, pues le eran retorcidas ambas manos y era arrastrada por estos tipos que intentaban quitarle la tacita, y tenía arañazos en el cuello, de serle apretado, y amoratado el pecho. A tal grado de crueldad llegaron, que, hasta que le hubieron arrancado del seno la tacita, no cesaron de apretar el cuello y golpear a la anciana. Los servidores de mis vecinos, oyendo el griterío y viendo que mi casa era devastada, los unos desde sus tejados llamaban a quienes pasaban, y otros, que se dirigieron hacia otro camino y vieron a Hagnófilo cuando por allí pasaba, le rogaron que se presentase. Habiendo venido Hagnófilo llamado por el criado de Antemión, que es vecino mío, no entró en la casa (pues no creía que fuese justo no hallándose presente el dueño), pero situado en el campo de Antemión veía que los muebles eran sacados, y que Evergo y Teofemo salían de mi casa. Además, jueces, no sólo se marchaban con mis muebles, sino que también se llevaban a mi hijo considerándole esclavo, hasta que uno de los vecinos, que salió a su encuentro, Hermógenes, les dijo que era hijo mío. Como prueba de que en esto digo verdad, os leerá los testimonios.

### **TESTIMONIOS**

Pues bien, tan pronto como por los vecinos me fue comunicado en el Pireo lo sucedido, llegado hasta mi campo ya no encuentro a estos sujetos, pero después de haber visto lo que de la casa había sido sacado y cómo se encontraba la vieja, y oyéndole a mi mujer lo acaecido, me presenté a Teofemo al día siguiente, muy de mañana, en la ciudad, con testigos; le exhorté primero a que cobrara el importe de la condena y me acompañara hasta el banco, luego, que curaran a la mujer que molieron a golpes y trajeran el médico que ellos quisieran. Como yo dijera eso y elevara una protesta por medio de testigos, después de haberme dirigido ellos infinitos insultos, Teofemo me acompañó a duras penas, provocando retrasos y repitiendo una y otra vez que también él quería tomar algunos testigos (esto lo decía tratando astutamente de que pasara tiempo), y Evergo, aquí presente, llegado inmediatamente desde la ciudad hasta mi campo con otros iguales que él los restantes muebles que la víspera se hallaban en el piso superior y, por suerte, no estaban fuera fueron bajados por necesidad después de que yo hube llegado—, tras haber arrancado la mal colocada puerta que también el día anterior arrancaron, se marchó con los muebles: a su favor no había incurrido yo en condena, ni tampoco tenía con él ninguna obligación.

Al efectuarle yo el pago a Teofemo, a cuyo favor sí había incurrido en condena, después de que hube abonado en presencia de numerosos testigos mil cien dracmas en concepto de condena, ciento ochenta y tres dracmas y dos óbolos por la epobelía, y treinta por las pritanías (pues de los otros gastos procesales no incurrí en ninguno a su favor), luego que hubo recibido, pues, de mis manos en el banco mil trescientas trece dracmas y dos óbolos como suma total, como yo le reclamara las ovejas, los esclavos y los muebles que me había arrebatado, negose a devolvérmelos si no se descargaba, a él y a los suvos, de las reclamaciones y, a los testigos, de los falsos testimonios.

Al responderme él eso, hice testigos de su respuesta a los presentes, pero pagué la condena, pues creía que no debía estar en mora. Por otra parte, yo no sabía que Evergo hubiese ido a mi casa ese día, sino que al punto la condena quedaba saldada y Teofemo seguía en posesión de las ovejas, los esclavos y los muebles apropiados la víspera, y me vino un mensajero, cierto picapedrero que trabajaba el monumento funerario vecino, diciendo que, después de haber

sacado de la casa los muebles restantes, se había marchado nuevamente Evergo, con quien yo no tenía ningún asunto. Pues bien, en prueba de que digo verdad, de que la víspera me habían tomado las prendas, de que al día siguiente cobraron de mí el dinero (en verdad, ¿cómo habrían podido cobrarlo inmediatamente si no hubiera estado preparado y no se lo hubiese notificado?) y de que, nuevamente, el mismo día habían entrado en la casa cuando yo estaba pagando la sentencia, de estos hechos os leerá los testimonios.

### **TESTIMONIOS**

Pues bien, jueces, como no me hicieran caso, aun cuando yo le intimé a que curaran a la mujer que molieron a golpes y trajeran un médico, yo mismo traje un médico, cuyos servicios utilizaba hacía muchos años, que la cuidaba cuando estaba enferma, y le mostré cómo se encontraba, después de haber hecho venir testigos. Luego de haberle oído al médico que la mujer ya no era nada, nuevamente, después de haber tomado conmigo testigos, hice ver cómo se hallaba la mujer e intimé a estos sujetos a que la curaran. Pues bien, en el sexto día después de que éstos hubieron entrado en la casa murió el aya. En prueba de que digo verdad en eso, os leerá los testimonios de estos hechos.

### **TESTIMONIOS**

Pues bien, cuando hubo muerto, llegueme a los exegetas<sup>[14]</sup> para saber lo que debía hacer yo respecto de estos hechos y les conté todo lo sucedido, la llegada de estos tipos y la buena intención de la mujer, cómo la tenía en la casa y que a causa de la tacita, por no soltarla, había muerto. Después de haberme oído los exegetas ese relato, me preguntaron si solamente me ofrecerían explicaciones o también me aconsejarían; como yo les hubiese respondido que ambas cosas, me dijeron: «Nosotros, pues, te explicaremos las ceremonias rituales y te aconsejaremos lo que te conviene. En primer lugar, si hay algún pariente de la mujer, lleve una lanza en el entierro y proclame la interdicción sobre la tumba, luego custodie la tumba hasta tres días. Por otra parte, puesto que tú mismo no estuviste presente, sino tu mujer e hijos, y no tienes otros testigos, te aconsejamos esto, que no pronuncies la interdicción contra nadie por su nombre, sino contra los que han obrado así y la mataron, y luego no ejercites acción ante el rey. En efecto, en la ley no está a tu favor, pues no se halla en tu linaje la mujer, ni es tu esclava, por lo que tú dices, y

las leyes ordenan que la persecución sea de éstos; consecuentemente, si en el Paladio pronuncias tú el juramento solemne, y también tu mujer e hijos, y lanzáis imprecaciones contra vosotros mismos y la casa, a muchos les parecerás ser un mal sujeto, y haber perjurado, si se te escapa absuelto, y, si logras su condena, serás mal visto. No, cuando hayas cumplido las purificaciones religiosas para bien tuyo y de tu casa, soporta la desgracia con la mayor paciencia, y, si quieres, véngate de otra manera.»

Después de haber oído yo esto a los exegetas y examinado las leyes de Dracón de la estela<sup>[15]</sup>, consulté con los amigos lo que debía yo hacer. Como me hubieran aconsejado lo mismo, hice lo que en bien de la casa yo había de realizar y lo que me explicaron los exegetas, y en lo que según las leyes ya no me atañía guardé calma. En efecto, la ley ordena, jueces, que los parientes hasta el grado de hijos de primos lleven a cabo la persecución (y en el juramento se define lo que es un pariente), y si fuese un esclavo, sean de éstos las acciones. A mí ni por linaje me tocaba nada la mujer, a no ser por cuanto que fue mi nodriza, ni, a su vez, era mi esclava, pues había sido dejada libre por mi padre y vivía aparte y tuvo marido. A mentir delante de vosotros y prestar un solemne juramento yo, y que también lo hicieran mi mujer e hijos, no me habría atrevido, ni aunque bien hubiera sabido que lograría su condena, pues no odio a estos sujetos tanto como me estimo a mí mismo. Mas, para que no oigáis sólo mi palabra, os haré leer la misma ley.

### **LEY**

Desde muchos puntos, pues, creo, jueces, que os es notorio que el testimonio es falso, pero no menos fácil resulta saberlo según lo realizado por ellos. En efecto, estos tipos pensaban, jueces, que yo, si me tomaban muchas prendas, gustoso descargaría a los testigos de los falsos testimonios para recuperar yo las prendas. Y cuando le pedí que me prorrogara el plazo de ejecución, de buen grado me escuchó para que estuviera en mora ante él y pudiera llevárseme el mayor número de cosas. Por esta razón sin malicia y rápidamente me lo concedió, a fin de convertirse en persona de crédito y no en un intrigante manifiesto, considerando que no le era posible que los testigos fueran descargados de los falsos testimonios por ningún otro medio que no fuese engañarme, sorprenderme en mora y llevarse el mayor número de cosas; pues pensaba no tomar cuantos bienes míos tienen, sino muchos más. Esperó el tiempo restante convencido de que yo no le proporcionaría el

dinero, y deseando hacerme la toma de prendas ante los procesos por falsos testimonios.

Mas después de que le hube notificado que percibiera la condena, llegado a mi casa tomó los muebles, los esclavos y las reses en vez de cobrar. Trabajo una finca cerca del hipódromo, de suerte que no le fue preciso ir lejos. Aquí tenéis un importante indicio de que digo verdad: en efecto, el dinero de la condena lo cobró al día siguiente a aquel en que tomó las prendas. Y en ¿cómo, verdad, si no hubiera estado dispuesto, habría percibido inmediatamente el dinero, mil trescientas trece dracmas y dos óbolos? Y las prendas no las devolvió, sino que todavía ahora las retiene como si yo me hallara en mora. En prueba de que no le era moroso, léeme la ley y el testimonio, la cual prescribe que sea firme lo que uno con otro haya acordado, de manera que, sin duda, ya no estaba en mora ante él.

### LEY. TESTIMONIO

Pues bien, que accedió y me prorrogó el plazo de ejecución, se os ha atestiguado; por otra parte, que yo era trierarco, mi cotrierarco lo ha depuesto a mi favor, y también que el bajel fue preparado como nave almirante para Alcímaco. En consecuencia, yo no estaba ante él en mora, sin duda, puesto que me concedió una prórroga, y todavía más, pagando. Pero terrible es la voracidad de su carácter, jueces, en lo más y en lo menos. Y bien sabían que, si entregaban la mujer, serían convictos de haber presentado una reclamación falaz, y si no entregaban a aquélla, respecto de la que depusieron que este sujeto estaba dispuesto a ceder, serían condenados por falsos testimonios. Os pido, jueces, que, si alguno de los que entonces juzgaron se halla por casualidad en el tribunal, se valga de los mismos criterios que en aquella fecha, y si os pareció que el testimonio era digno de crédito y yo rehuía la prueba a obtener de la mujer, ahora, puesto que se demuestra que ellos han depuesto falsedades, y no entregan la sierva, me auxiliéis, y si conmigo os indignasteis porque fui a la casa de Teofemo a tomar garantías, también ahora os indignéis con estos sujetos porque vinieron a la mía. Yo, obligado por leyes y decretos, tuve la precaución de no llegarme hasta el padre de este tipo ni a su madre, ni tampoco de tomar ninguno de los bienes de su hermano, sino adonde vivía el propio Teofemo; y cuando no le encontré dentro, no me fui después de haberle rapiñado nada, sino que rogué que se le fuera a buscar, y, presente él, no ausente, procedí a la toma de garantías, y, como se intentara arrebatármelas, las solté, y recurrí a las autoridades, al Consejo, y, tras haber presentado una denuncia y logrado su condena en el Consejo, consideré que bastaba con recuperar los aparejos simplemente, recurrir a un arbitraje en la cuestión de los golpes y transigir en la pena.

De modo que tan comedido fui yo con estos tipos, pero ellos tan insolentes e infames, como para llegar hasta mi mujer e hijos, aun teniendo las ovejas y los esclavos, que valían más que la condena que obtuvieron, aunque me prorrogaron el plazo de ejecución y aun cuando yo les intimé a que cobraran la sentencia, según se os ha atestiguado, y, llegados al interior de la casa, sacar los muebles, moler a palos al aya, una mujer vieja, por una tacita, retener todavía todos esos bienes y no devolverlos, por más que yo les haya pagado la condena, mil trescientas trece dracmas y dos óbolos. Y por si alguien que no les hubiera conocido entonces hubiese creído que son personas sin malicia y pacíficas, quiero que os lea los testimonios acerca de ellos, que a mi favor han depuesto los perjudicados por estos tipos (pues para exponerlos de palabra no tendría agua suficiente), a fin de que, después de haber reflexionado a partir de todo esto, de lo dicho y de lo que se atestigua, depositéis un voto pío y justo en bien de vosotros mismos. Lee los testimonios.

### **TESTIMONIOS**

### **XLVIII**

# CONTRA OLIMPIODORO, POR DAÑOS

### **INTRODUCCIÓN**

Este discurso tampoco es obra de Demóstenes y ha sido pronunciado, quizás, en los primeros años que siguieron al arcontado de Pitódoto (343-342 a. C.), en un proceso por daños incoado por Calístrato contra su socio y cuñado Olimpiodoro; causa: incumplimiento de contrato. Pero veamos ese pintoresco contrato no menos pintorescamente incumplido.

Muerto Comón sin hijos y habiendo de ser atribuidos judicialmente sus haberes hereditarios, los hoy rivales procesales suscriben un contrato, por el cual se comprometen a repartirse equitativamente la herencia y, en previsión de cualesquiera contingencias, actuar siempre de consuno en defensa de estos intereses; el contrato, según costumbre, es depositado en manos de un tercero, efectúan la partición a tenor de lo estipulado y durante cierto tiempo las cláusulas de aquél son rigurosamente respetadas: así, un esclavo que formaba parte del lote de Olimpiodoro, ante la amenaza de ser sometido a tortura restituye una cantidad, que religiosamente se reparten Calístrato y el ahora demandado. Sin embargo, éste, después, somete a tormento al mismo siervo y recupera otra suma, pero no da razón del hecho a su cuñado, ni tampoco parte cuando el último, enterado por otro conducto, reclama. Posteriormente, suscitada una diadikasía respecto de la herencia y siendo numerosos los reivindicantes, ambos deciden actuar de mutuo acuerdo: Olimpiodoro deberá reivindicar todos los haberes hereditarios, Calístrato la mitad, para, luego, volver a hacer partes iguales si los resultados del proceso les son positivos. Pero surge un imprevisto: Olimpiodoro se ve obligado a salir como soldado hacia Acarnania antes de haberse iniciado los debates en presencia del tribunal, y Calístrato, consecuentemente, solicita un aplazamiento hasta que

haya regresado su cuñado y socio. La petición está más que justificada, pero denegada, quizá por los motivos que se nos dicen en el discurso, la demanda de Olimpiodoro es «tachada», y Calístrato, hombre que hace honor a lo pactado, retira la suya: atribuida la herencia a otros reivindicantes, éstos toman posesión de la misma. Mas, cuando ya ha regresado el soldado, ambos picaros citan a juicio a los adjudicatarios para que tenga lugar otra *diadikasía*, y reivindican en unas condiciones idénticas a las de antaño: vence Olimpiodoro, con el beneplácito y buenas maneras del truhan que tiene por socio, pero una vez en posesión de los haberes hereditarios se niega a repartirlos con Calístrato. Hay, por tanto, una manifiesta violación del contrato.

El asunto es sencillo y los elementos que aparecen en el discurso ya nos son familiares. No obstante, hay unos detalles que pueden resultar extraños a la luz de los derechos modernos. En primer lugar, la existencia de un contrato escrito y depositado en manos de un tercero, que sólo puede ser abierto con el consentimiento de ambas partes, y que, además y fundamentalmente, persigue un fin ilícito: conseguir y repartir la herencia por cualesquiera medios y actuaciones, cosa apreciable en la confesión de Calístrato, expresada en el número 43. La ley ateniense, pues, es sumamente liberal en estos aspectos, y se limita a declarar válido cualquier contrato libremente contraído; por eso nuestro cínico orador ha podido incoar proceso contra su socio basándose en el contrato.

Hay, por otro lado, dos *diadikasías*, ambas relativas a la misma herencia, sin que medie apelación ni tampoco interposición de *exceptio rei iudicatae* en la segunda, lo que nos lleva a pensar que la flexibilidad, tan peligrosa a menudo desde el punto de vista jurídico si degenera, era el principio rector del ordenamiento ateniense en estas cuestiones, y que la sentencia dictada en una *diadikasía* no revestía tal carácter, sino que se limitaba a ser la expresión de una preferencia revisable<sup>[1]</sup>.

### **ASUNTO**

El discurso contiene una variopinta gama de incidentes. En efecto, Conón<sup>[1]</sup>, un ateniense, muere sin hijos, de suerte que su herencia queda sujeta a atribución judicial entre sus parientes. Pues bien, Calístrato, el que pronuncia este discurso, dice que le asiste derecho a toda esa herencia, pues es el pariente más cercano de Conón. Mas quizá mintiera en esto y utilizara un argumento sin base. Por otra parte, Olimpiodoro, contra quien va la acción, también él reivindicó desde un principio la herencia. Los dos eran parientes, Olimpiodoro y Calístrato, pues Calístrato tenía como esposa a una hermana de Olimpiodoro. Parecioles, pues, no enzarzarse en mutuas disputas, sino repartirse por partes iguales la herencia del finado, cuanta era visible y reconocida, en común buscar los bienes ocultos y, también en

común, tomar todas las medidas sobre éstos, pues presumían que algunos vendrían a disputarles la herencia. A este respecto redactaron un contrato y lo depositaron en manos de Androclides, un amigo común. Mas, había un esclavo de Conón, Mosquión, tenido por muy fiel a éste. Olimpiodoro se apodera de él y, acusado de haber sustraído mil dracmas de Conón, le somete a tortura con la colaboración de Calístrato. Cuando el esclavo hubo reconocido el dinero, reparte esa suma con Calístrato por igual, según el contrato. Mas, como hubiese sospechado que el hombre ocultaba una cantidad superior de dinero, sin haber contado ya con Calístrato, él personalmente le somete a tormento y recibe, él solo, setenta minas. Pero en esta ocasión reivindican la herencia de Conón también otros, inclusive el hermano de Calístrato, Calipo, que era de un mismo padre. Deliberando en común acerca de los procesos, Olimpiodoro y Calístrato acuerdan que Olimpiodoro reivindique la totalidad de la herencia y Calístrato la mitad. Mas, como los atenienses salieran en expedición militar hacia Acarnania, partió también Olimpiodoro, pues era de los del catálogo<sup>[2]</sup>. Habiendo llegado el día de la audiencia, los jueces, convencidos de que el servicio militar era un pretexto, anularon su demanda de atribución judicial; por esto dice Calístrato que también él desistió de su demanda de la mitad de la herencia, ateniéndose al convenio, puesto que exigía que hicieran todo en común. Cuando hubo regresado de la expedición Olimpiodoro, ejercita nuevamente la acción contra quienes habían ganado, él y también Calístrato, pues la ley lo autoriza<sup>[3]</sup>. Y reivindican la herencia como en un principio, el uno la mitad, el otro el todo. Olimpiodoro, que habla primero, obtiene la herencia. Pero, después de que hubo vencido y tomado posesión de la totalidad, no se atiene al contrato que en un principio formalizó y no entrega la mitad a Calístrato. Éste le reclama la mitad de las setenta minas recuperadas de Mosquión y la de toda la herencia, basando su fuerza en el convenio y alegando que en el último proceso colaboró con Olimpiodoro y que había accedido a que adujera las razones que quisiese y presentara testigos falsos a quienes, si no hubiesen litigado en común y combinados mutuamente, fácilmente habría refutado y no hubiera permitido que Olimpiodoro ganase el proceso.

Es posiblemente necesario, jueces, que incluso quienes no están habituados ni dotados de oratoria se presenten ante un tribunal siempre que sean dañados por alguien y, sobre todo, por quienes menos debieran, como me sucede ahora a mí. En efecto, jueces, aunque no quiero litigar contra Olimpiodoro, que es pariente mío, y yo estoy casado con su hermana, me veo obligado porque sufro injusticias grandes por su causa. Ciertamente, jueces, si algo de eso hiciera no porque sufriese un daño, sino acusando falsamente a Olimpiodoro, o porque no quisiera recurrir al arbitraje de amigos míos y de Olimpiodoro, o rehusase cualquier otro de los medios de derecho, sabed bien que sentiría gran vergüenza y consideraría que soy un hombre despreciable; pero, en realidad, menoscabado en no poco por Olimpiodoro, sin que rehúya a nadie como mediador y, ¡por Zeus máximo!, tampoco por propia voluntad, sino muy a disgusto mío, he sido obligado por este sujeto a sostener este proceso. Os pido, pues, jueces, que, después de habernos oído a ambos y sido vosotros mismos los examinadores de la cuestión, nos despidáis tras habernos reconciliado lo más posible y seáis benefactores de los dos, y que, si no conseguís este objetivo, en último término, a quien exponga los argumentos justos, a ése le otorguéis vosotros el voto. Así pues, en primer lugar leerá testimonios de que no soy yo el causante de que vengamos ante el tribunal, sino ese mismo. Lee los testimonios.

### **TESTIMONIOS**

Así pues, jueces, que dirigí demandas moderadas y justas a Olimpiodoro, se os ha atestiguado por quienes estuvieron presentes. Mas, como éste no quiere en absoluto cumplir ni una de sus obligaciones de justicia, necesario es hablar ante vosotros de las injusticias que sufro por mano de Olimpiodoro. Pero el relato es breve. En efecto, jueces, Comón de Halas fue pariente nuestro. Este Comón murió sin hijos después de haber sufrido una enfermedad muy poco tiempo, pero vivió muchos años y era bastante viejo cuando falleció. Yo, cuando me hube apercibido de que no era posible que sobreviviese, mandé llamar a Olimpiodoro, aquí presente, para que se presentara y con nosotros se ocupase de todo lo que convenía. Y Olimpiodoro, aquí presente, jueces, luego que hubo venido a mi casa y de su hermana, mi mujer, con nosotros lo dispuso todo. Hallándonos nosotros en estos menesteres, de repente este Olimpiodoro me espeta la historia de que su madre era pariente de Comón, el finado, y que era justo que también él recibiese parte de todos los bienes que Comón dejó. Yo, jueces, consciente de que mentía y empezaba a comportarse como un sinvergüenza, y de que no había ningún otro más cercano en parentesco a Comón que yo, primero me encolericé al máximo e indigné por la desvergüenza de su historia, pero luego calculé para mí mismo que no me encolerizaba en un momento oportuno, y respondí a este sujeto que en el presente convenía enterrar al difunto y cumplir los demás ritos y que, cuando hubiéramos cuidado de todas esas ceremonias, entonces dialogaríamos. Y éste, jueces, convino en eso y dijo que yo hablaba bien. Cuando nos vimos libres y hubimos cumplido todas las normas de ritual, con tranquilidad ya, tras haber convocado a todos los parientes, dialogamos entre nosotros mismos sobre los bienes que éste exigía que fueran para él.

Pues bien, jueces, respecto de cuantas diferencias tuvimos nosotros con nosotros mismos dialogando sobre estas cuestiones, ¿por qué razón podría yo causaros molestias a vosotros, o a mí mismo, exponiéndolas? Pero el final que hubo, necesario es que lo oigáis vosotros. En efecto, yo mismo juzgué justo para éste, y éste para mí, que cada uno de nosotros dos recibiera la mitad de los bienes que dejó Comón y que en adelante no hubiese ninguna malquerencia. Preferí, jueces, cederle una parte voluntariamente a correr

riesgos compareciendo ante un tribunal contra este sujeto, que es familiar mío, y decir algo displicente, pues es hermano de mi mujer y tío de mis hijos, y oír de su boca alguna inconveniencia. Teniendo presentes todas estas circunstancias consentí con él. Y a continuación redactamos un contrato para nosotros mismos respecto de todo, nos prestamos mutuamente solemnes juramentos de que repartiríamos honesta y justamente los bienes que eran visibles, y el uno no aventajaría al otro ni en el más insignificante de los bienes que dejó Comón, que buscaríamos en común todos los otros y que llevaríamos a cabo lo que hiciera falta, siempre cambiando mutuamente nuestros pareceres.

En efecto, jueces, sospechábamos que algunos otros vendrían a reivindicar los bienes de Comón; por ejemplo, mi hermano, hijo de mi mismo padre, pero no de mi madre, que estaba fuera; y, además, si algún otro quería reivindicar, no podíamos impedirlo, pues las leyes permiten que reivindique el que quiera. Previendo, pues, todo esto redactamos el contrato y prestamos juramentos, con objeto de que ni voluntaria ni involuntariamente ninguno de nosotros dos tuviera licencia para hacer nada en absoluto en privado, sino que todo lo lleváramos a cabo en común, deliberando con nosotros mismos. E hicimos testigos de esto en primer lugar a los dioses, por los que mutuamente nos prestamos juramentos, a nuestros propios parientes y, luego, a Androclides de Acamas, en cuyas manos depositamos el contrato. Quiero, pues, jueces, que lea la ley a cuyo tenor redactamos el contrato en relación con nosotros mismos, y también el testimonio del que tiene el contrato. Lee la ley primero.

#### LEY

Lee ahora también el testimonio de Androclides.

### **TESTIMONIO**

Después de que nos hubimos dado mutuamente juramento y el contrato estuvo depositado en manos de Androclides, hice yo dos partes, jueces. Una parte era la casa en la que habitaron el propio Comón y los esclavos fabricantes de sacos, y la otra parte era otra casa y los esclavos drogueros. Si algún dinero dejó a la vista Comón en la banca de Heraclides, casi todo ese dinero fue gastado en el entierro, en las otras ceremonias rituales y en la construcción del monumento funerario. Cuando yo hube hecho esas dos

partes, concedí a Olimpiodoro, aquí presente, la elección del lote que quisiera de los dos, y este sujeto eligió los drogueros y la casita; yo tomé los fabricantes de sacos y la otra casa. Y esto es lo que tenía cada uno de nosotros dos.

Pero en la parte de este Olimpiodoro estaba uno de los drogueros, de quien pensaba Comón que le era sumamente fiel; el nombre del hombre es Mosquión. Este criado conocía poco más o menos todos los otros bienes de Comón, y también dónde estaba el dinero, el que tenía en casa Comón. Además, Comón, que era bastante viejo y tenía plena confianza en él, no se dio cuenta de que le sustraía el dinero este esclavo, Mosquión. En primer lugar le sustrae mil dracmas que estaban aparte del dinero restante, y luego otras setenta minas. Y Comón no se daba cuenta de que le hacía eso. Y todo este dinero lo guardaba el mismo hombre por sí. Mas, jueces, no mucho tiempo después de que nosotros hubiéramos hecho las partes, nació cierta sensación de sospecha acerca de este hombre; a raíz de esa sospecha nos pareció bien a mí y a Olimpiodoro, aquí presente, someter a tormento al esclavo. Y el propio hombre, jueces, confesó contra sí mismo, antes de ser torturado, que sustrajo mil dracmas de Comón y añadió que tenía guardado cuanto dinero no había sido gastado, pero de una suma superior nada dijo en absoluto en aquel tiempo; y devuelve alrededor de unas seiscientas dracmas. De ese dinero que devolvió el esclavo, honesta y justamente, a tenor de los juramentos que prestamos nosotros y del contrato obrante en manos de Androclides, yo tomé la mitad y la otra mitad Olimpiodoro, aquí presente.

Posteriormente, no mucho tiempo después, como consecuencia de esa sospecha contra el esclavo acerca del dinero que restituyó, ató al hombre y lo sometió a tormento él de por sí, a nosotros no nos llamó, aunque había jurado que investigaría en común y lo haría todo conmigo. Y el hombre, jueces, estirado por el tormento, confesó, además, haber tomado las setenta minas que le sustrajo a Comón, y restituye todo ese dinero a Olimpiodoro, aquí presente. Yo, jueces, cuando hube tenido noticia de la tortura del hombre y de que había devuelto el dinero, creía que este sujeto me entregaría la mitad del dinero, de la misma manera que antes me dio la de las mil dracmas. De inmediato no me enojé en absoluto con este tipo, pues pensaba que él comprendería y cuidaría de eso en provecho mío y suyo, para que cada uno de nosotros dos tuviera sus derechos a tenor de los juramentos y del contrato, referente a nosotros mismos, respecto de participar por igual de todos los bienes que Comón había dejado. Mas, como dejara pasar tiempo y nada hiciera, entré en conversaciones con este Olimpiodoro y le exigí recibir mi

parte del dinero. Pero Olimpiodoro, aquí presente, siempre oponía algún pretexto y provocaba demoras.

Y en esta ocasión algunos otros ejercitaron acciones por la herencia de Comón, y regresó Calipo de su viaje al extranjero, mi hermano por parte de padre; también éste ejercitó inmediatamente una acción por la mitad de la herencia. Esto fue un pretexto para Olimpiodoro, aquí presente, para no entregarme el dinero, puesto que eran muchos los reivindicantes, y dijo que debía yo aguardar hasta que hubieran tenido lugar los debates. Me era forzoso acceder a eso y accedí. Posteriormente deliberamos yo y este Olimpiodoro en común, tal como juramos, de qué modo nos opondríamos mejor y con más seguridades a los reivindicantes. Y nos pareció bien, jueces, que Olimpiodoro, aquí presente, reivindicara la herencia toda y yo la mitad de la herencia, puesto que también Calipo, mi hermano, reivindicaba sólo la mitad de dicha herencia. Cuando hubieron sido instruidas ante el arconte todas las reivindicaciones y se hizo preciso entablar debate en el tribunal, estábamos totalmente impreparados para iniciar debate en ese momento yo y Olimpiodoro, aquí presente, por haber recaído sobre nosotros repentinamente muchos reivindicantes; a tenor de las circunstancias buscamos en común si de algún modo podría haber alguna demora en el presente, de manera que nos preparáramos nosotros con tranquilidad para el proceso.

Y por un azar, o por un demon, vosotros fuisteis persuadidos por los oradores a enviar soldados a Acarnania<sup>[4]</sup>, este Olimpiodoro tuvo que formar en el ejército y partió con los demás en la milicia. Se había dado, según creíamos nosotros, ese maravilloso aplazamiento, puesto que este sujeto se hallaba fuera, movilizado por decisión popular. Cuando el arconte convocó ante el tribunal a todos los reivindicantes a tenor de la ley, nosotros juramos que había motivo para un aplazamiento, pues Olimpiodoro, aquí presente, estaba ausente movilizado por decisión popular. Jurado esto, juraron en contrario<sup>[5]</sup> los rivales procesales y, calumniando a este Olimpiodoro y hablando después que nosotros, lograron persuadir a los jueces a que votasen que éste se hallaba ausente por causa del proceso y no por decisión popular. Habiendo votado eso los jueces, el arconte Pitódoto tachó<sup>[6]</sup> a tenor de la ley la reivindicación de este Olimpiodoro. Tachada ésta, por fuerza también yo hube de abandonar mi reivindicación de la mitad de la herencia.

Después de que esto hubo sucedido, atribuyó judicialmente el arconte a nuestros rivales procesales la herencia de Comón, pues las leyes le obligaban a hacer eso. Cuando hubieron obtenido la atribución judicial, llegados inmediatamente al Pireo tomaron consigo todo cuanto tenía cada uno de

nosotros dos por haberlo obtenido en su parte. Yo, que me hallaba aquí, lo entregué personalmente (pues era forzoso obedecer las leyes), pero en cuanto a lo de Olimpiodoro, que estaba ausente, partieron después de haberlo tomado todo, salvo el dinero que él tenía del esclavo al que sometió a tormento; pues no sabían dónde podrían apoderarse de ese dinero. Esto fue lo que se hizo en ausencia de Olimpiodoro y esto lo que yo disfruté de mi sociedad con él.

Mas, cuando hubo regresado este sujeto y los demás soldados, indignose Olimpiodoro, aquí presente, jueces, por lo que había acontecido y consideraba que había sufrido un trato inicuo. Y cuando ya estuvo harto de indignarse, miramos de nuevo y deliberamos en común, yo y este Olimpiodoro, de qué manera recobraríamos nuevamente parte de esos bienes. Y mientras consultábamos nos pareció bien citar a juicio a quienes habían obtenido la atribución judicial a tenor de la ley, y que, según las circunstancias, lo más seguro era que nosotros, ambos, no corriésemos el riesgo ante los reivindicantes en conjunto, sino cada cual por separado, y que este Olimpiodoro ejercitara una acción por toda la herencia, como al principio, y litigara por sí mismo, y vo por la mitad de la herencia, puesto que también Calipo, mi hermano, sólo reivindicaba la mitad de la herencia, a fin de que, si Olimpiodoro, aquí presente, vencía en el debate, yo tomara nuevamente de sus manos mi parte a tenor del contrato y de los juramentos, pero si fracasaba y los jueces votaban otra cosa, éste la recibiera de mí honesta y justamente, tal como nos juramos uno a otro y concertamos. Después de que hubimos decidido esto y nos hubo parecido que era lo más seguro para mí y para Olimpiodoro, fueron citados a juicio todos los que tenían los bienes de Comón a tenor de la ley. Léeme la ley según la cual tuvo lugar la citación.

### LEY

A tenor de esta ley, jueces, tuvo lugar la citación, y nos opusimos a las reivindicaciones del modo que le pareció a Olimpiodoro, aquí presente. A continuación el arconte nos las instruyó a todos nosotros, los reivindicantes, y después de haberlas instruido las introdujo ante el tribunal. Este Olimpiodoro defendió la suya el primero, dijo lo que quiso y presentó los testimonios que le parecieron bien; yo, jueces, en silencio me hallaba sentado en la otra tribuna<sup>[7]</sup>. Preparado el proceso de este modo, venció con facilidad. Después de que hubo vencido y conseguido nosotros todo cuanto quisimos en el tribunal, y recuperado él de quienes obtuvieron primero la adjudicación judicial cuantos bienes ellos habían tomado de nosotros, aunque ahora los

tiene todos y también el dinero que recibió del esclavo sometido a tormento, no ha querido cumplir para conmigo ni una sola de sus obligaciones de derecho, sino que personalmente lo tiene todo, aun cuando ha jurado y frente a mí firmó un convenio de que nos los repartiríamos por igual. Ese contrato todavía hoy obra en poder de Androclides y este mismo lo ha atestiguado ante vosotros. Pero quiero también presentaros testimonios de todo lo otro que he dicho, en primerísimo lugar de lo del principio, de que yo y este sujeto, por haberlo estimado justo para ambos, tomamos cada uno una parte igual de la hacienda visible que Comón dejó. Tómame este testimonio primero, a continuación lee todos los otros.

### **TESTIMONIO**

Tómame ahora también el requerimiento que le dirigí acerca del dinero que recibió del esclavo sometido a tormento.

### **REQUERIMIENTO**

Lee también el otro testimonio, de que, después de que hubieron conseguido la atribución judicial nuestros rivales procesales, tomaron todo cuanto nosotros teníamos, salvo las sumas que poseía Olimpiodoro recibidas del hombre torturado.

### **TESTIMONIO**

De qué modo, jueces, en un principio nos repartimos la fortuna visible de Comón yo y Olimpiodoro, lo habéis oído en mi discurso y se os ha atestiguado, y también cómo este sujeto recibió el dinero de manos del esclavo, y que quienes obtuvieron la adjudicación judicial tomaron cuantos bienes nosotros poseíamos, hasta que éste venció nuevamente en el tribunal. Mas, en lo que dice para no devolvérmelo ni querer cumplir en absoluto ninguna de sus obligaciones de derecho, en eso fijad ahora la atención, jueces, para que de momento no os engañen los oradores que este tipo se ha preparado contra mí. Este sujeto nunca dice lo mismo, sino siempre lo que se le antoja, y rondando por ahí aduce pretextos fuera de lugar, sospechas e imputaciones falsas, y en todo el negocio es hombre injusto. Muchísimos le

han oído decir, los unos que no recibió en absoluto el dinero del esclavo; mas, cuando en esto es redargüido, nuevamente dice que tiene el dinero recibido del hombre, y que no me hará partícipe ni del dinero ni de ninguno de los otros bienes que dejó Comón.

Siempre que alguno de los amigos suyos y míos le pregunta por qué razón no me va a restituir, siendo así que ha jurado repartir por igual y todavía hoy está depositado el contrato, dice que yo he violado el convenio, que él ha sufrido un trato inicuo por mi causa y añade que me pasé el tiempo hablando y obrando en contra suya. Éstos son los pretextos que aduce. Así pues, jueces, lo que este tipo dice son sospechas imaginarias, excusas injustas y maldades para usurpar lo que él debe devolverme. En cambio, lo que yo diré ante vosotros, que este sujeto miente, eso no es ninguna sospecha, sino que demostraré notoriamente su desvergüenza, aduciendo indicios veraces y de todos conocidos, y presentando testigos de todo.

En primer lugar, pues, jueces, digo que este tipo no quiso recurrir al arbitraje de los parientes y amigos suyos y míos, que conocen con exactitud cómo es todo este asunto y lo han seguido desde un principio, por esto: sabía a la perfección que inmediatamente, de momento, sería por ellos refutado si mentía; en cambio, ahora seguramente cree que entre vosotros pasarán desapercibidas sus falacias. Nuevamente digo que no es consecuente que yo obre en contra tuya, Olimpiodoro, que gaste en común contigo siempre en lo que hace falta y que haya abandonado mi reivindicación por voluntad propia, cuando tú estabas fuera, porque la tuya fue tachada, pues pareció que te hallabas ausente por causa del proceso y no por decisión popular. En efecto, a mí me era posible obtener la adjudicación judicial de la mitad de la herencia; pues ningún hombre se me oponía, sino que accedían los mismos rivales procesales. Mas, si eso hubiera hecho, inmediatamente habría cometido un perjurio, pues juré y pacté contigo hacer en común todo lo que, deliberando, a mí y a ti nos pareciese que era mejor.

En consecuencia, son sumamente necios los pretextos y causas por las que te me niegas a cumplir ninguna de tus obligaciones de derecho. Incluso, además de esto, ¿crees que te habría permitido, Olimpiodoro, en el último proceso por la herencia, que dijeras tan a la ligera lo que decías ante los jueces, o que, sobre lo que presentaste los testigos, de ese modo los habrías presentado, si no hubiera litigado en común contigo? [8]. En efecto, este sujeto, jueces, entre otras cosas decía lo que quería en el tribunal, y cometió un abuso ante los jueces diciendo que yo, la casa que tomé en mi parte, la había recibido de él en alquiler y que el dinero que percibí, la mitad de las mil

dracmas del esclavo, lo recibí en préstamo de sus manos. Y no sólo decía eso, sino que también presentaba testimonios acerca de ello. Yo no dije nada en absoluto contra eso ni ningún hombre me oyó una voz, cuando este tipo defendía su causa, ni grande ni pequeña, sino que reconocía que era cierto todo cuanto éste quería alegar. Pues litigaba en común contigo, tal como nos pareció bien a ti y a mí.

Porque, si no es verdad esto que digo, ¿por qué no ataqué yo entonces los testigos que deponían esos testimonios, sino que guardé una gran calma? o ¿por qué tú, Olimpiodoro, jamás ejercitaste contra mí una acción por el alquiler de la casa que decías haberme arrendado como si tuya fuera, ni por el dinero que ante los jueces manifestabas que me concediste en préstamo nada de esto hiciste? En consecuencia, ¿de qué modo podría un hombre convencerse más de que miente, de que habla contra sí mismo e imputa lo que nunca sucedió? Y lo que es el argumento más importante de todos, jueces, por el que conoceréis que éste es hombre injusto y ambicioso: él hubiera debido, en efecto, si hubiese sido cierto algo de lo que dice, alegarlo y demostrarlo antes de que hubiera tenido lugar el proceso y de conocer la sentencia de los jueces, y, después de haber tomado consigo numerosos testigos, exigir que le fuese retirado el contrato a Androclides con motivo de que yo lo violaba, obraba en contra suya y ya no era firme el convenio para mí y para él, y ante Androclides, el depositario del contrato, elevar una protesta con testigos de que ya no tenía ningún papel respecto de ese contrato. Esto hubiera debido hacer él, jueces, si hubiese sido cierto algo de lo que dice, solamente personándose ante Androclides, elevarle una protesta y con numerosos testigos, para que a su favor fuesen muchos los que lo supiesen. Mas, en prueba de que nada de eso hizo jamás, se leerá un testimonio del mismo Androclides, en cuyo poder está depositado el contrato. Lee el testimonio.

### **TESTIMONIO**

Pero mirad, jueces, otra cosa que ha conseguido. En efecto, yo requerí a este sujeto y le exigí que me acompañara a casa de Androclides, en cuyo poder obra el contrato, y que, después de que nosotros hubiésemos copiado el convenio, de nuevo lo selláramos y la copia la introdujéramos en la urna, para que no hubiera ninguna sospecha, sino que vosotros, tras haberlo oído todo honesta y justamente, decidierais lo que a vosotros os pareciese que era más justo. Aunque yo le dirigí ese requerimiento, no quiso hacer nada de esto, sino que ha filosofado tanto, que no es posible que vosotros oigáis el texto del

contrato por la copia común. Y en prueba de que le dirigí este requerimiento, os leerá un testimonio de esas personas en cuya presencia le requerí. Lee el testimonio.

### **TESTIMONIO**

¿Cómo, pues, podría ser más notorio que un hombre no quiere obrar en justicia para conmigo, que piensa despojarme de los bienes que es justo que reciba yo y que, respecto del contrato que dice que yo he violado, no creyó que vosotros debierais escucharlo? Yo, entonces, en presencia de los testigos que estuvieron presentes, le requerí, y ahora también, delante de vosotros, los jueces, le requiero nuevamente y exijo que él acceda, y yo accedo, a que sea abierto el contrato aquí, en el tribunal, lo oigáis vosotros y de nuevo sea sellado en presencia vuestra. Androclides está presente aquí. Pues yo le notifiqué que viniera con el contrato. Y consiento, jueces, en que sea abierto en el discurso de este tipo, en el primero o en la réplica; pues me es indiferente. Quiero que vosotros escuchéis el convenio y los juramentos que mutuamente nos prestamos yo y Olimpiodoro, aquí presente. Si consiente, sea así, y vosotros oídlo cuando a éste le parezca; pero si no quiere hacerlo, ¿no será ya notorio, jueces, que es el más desvergonzado de los hombres todos, y que en justicia no podríais aceptar como honesto absolutamente nada de lo que diga este sujeto?

Mas ¿por qué me tomo este interés? En efecto, ni siquiera este mismo tipo ignora esos hechos, que comete injusticia contra mí, que comete injusticia contra los dioses por los que juró, y que perjura. Pero es un caso perdido, jueces, y está loco. Pues bien, siento pena y vergüenza, jueces, por lo que voy a decir ante vosotros, pero por fuerza tengo que decirlo, para que vosotros, los que tenéis el voto, cuando lo hayáis oído todo deliberéis lo que os parezca que es mejor respecto de nosotros. Mas de lo que voy a decir, éste es el culpable, pues no quiere llegar a una transacción conmigo acerca de estos asuntos entre parientes, sino que es un sinvergüenza. En efecto, Olimpiodoro, aquí presente, jueces, jamás se casó con una mujer ciudadana a tenor de vuestras leyes, ni tiene hijos ni los tuvo, sino que, luego de haber rescatado a una hetera, la tiene en casa, y ésta es la que nos trae a mal traer a todos nosotros y la que hace que este tipo enloquezca más aún.

Pues, ¿cómo no va a estar loco quien piensa que, lo que acordó y voluntariamente concertó con otro, también de grado, y juró, no debe cumplir en absoluto nada de eso, y, por si poco fuera, cuando yo me estoy esforzando

no sólo en mi propio interés, sino en el de su hermana de un mismo padre y una misma madre, que conmigo vive, y en el de su sobrina e hija mía? En efecto, éstas son las perjudicadas no menos que yo, sino incluso más. Pues, ¿cómo no van a ser dañadas, o cómo no van a sufrir terriblemente siempre que ven a la hetera de este sujeto con numerosas joyas y vestidos bellos más allá de lo que es decoroso, haciendo esplendorosas salidas y arrogante a costa de nuestros bienes, mientras que ellas son inferiores en todo eso, cómo ellas no van a ser sus víctimas todavía más que yo? Y este sujeto, ¿cómo no va a ser un loco y un demente cuando tal decide acerca de sí mismo? Mas, para que no diga, jueces, que para calumniarle alego esto por razón de este proceso, os leerá un testimonio de sus parientes y míos.

#### **TESTIMONIO**

Tal hombre es Olimpiodoro, aquí presente, no sólo injusto, sino que a todos sus parientes y conocidos les parece que sufre melancolía por la elección de su modo de vida, y, como Solón, el legislador, dice, que está loco como ningún hombre enloqueció jamás, pues obedece a una mujer puta. Y, ciertamente, Solón legisló que fuera nulo todo lo que uno haga por obedecer a una mujer, y fundamentalmente a una tal. Bien, pues, se ocupó el legislador de esos casos, y yo os pido, y no sólo yo, sino también mi mujer, hermana de Olimpiodoro, aquí presente, y mi hija, sobrina de Olimpiodoro, aquí presente, os rogamos y suplicamos, jueces, todos nosotros (pues pensad que ellas están aquí), ante todo que persuadáis a este Olimpiodoro a que no nos haga injusticia, y si no quiere obedecer, que vosotros, recordando todo lo dicho, votéis lo que os parezca que es mejor y más justo. Si eso hacéis, sentenciaréis lo justo y conveniente para nosotros todos, y muy en especial para Olimpiodoro, aquí presente.

### **XLIX**

## CONTRA TIMOTEO, POR UNA DEUDA

### INTRODUCCIÓN

Discurso no auténtico, pronunciado en el año 362 a. C.; en él Apolodoro, el actor, reclama ciertas cantidades que, alrededor de diez años antes, habían sido prestadas por el banco de Pasión a un personaje de la vida pública ateniense, Timoteo, el famoso y culto general discípulo de Isócrates. La sentencia, si Plutarco<sup>[1]</sup> está en lo cierto, fue favorable a la parte actora.

El discurso corre paralelo a casi todos los atribuibles a Apolodoro, y éste es uno de ellos, con idénticos defectos y virtudes, entre las que merecen destacarse sus abundantes noticias sobre la vida ateniense: ofrece datos acerca de la prácticas bancarias y su valor probatorio ante los tribunales, de los préstamos por mandato, nos narra las tribulaciones y cuitas de los estrategos a raíz de los sólitos retrasos en el libramiento de fondos militares, las rivalidades y enfrentamientos por los cargos públicos, las maniobras demagógicas que solían desembocar en procesos políticos, no siempre sentenciados con justicia y equidad. Por otro lado, como era de esperar, son notorias también las oscuridades, especialmente las relativas a la legitimación del actor y la prescripción de las obligaciones, no fáciles de alumbrar por cierto. En primer término, Apolodoro reclama el pago de unas deudas contraídas en los años 373 y 372 a.C., a título de heredero de Pasión, pero cuando su hermano Pasicles ya es mayor de edad y la partición hereditaria se ha llevado a cabo; resulta incomprensible, pues, que intervenga Apolodoro, de quien era la fábrica de escudos, y no Pasicles, el titular del negocio bancario, a tenor de la partición. Además, aquél ha ejercitado la acción (la dikē blábēs, probablemente) diez años después, sin haber tenido en cuenta la prescripción de cinco años y sin que, por cuanto se deduce, el demandado la invoque.

### **ASUNTO**

Al ateniense Timoteo, varón ilustre y que fue estratego de la ciudad, Apolodoro le reclama unas deudas, diciendo que, por ser amigo de Pasión, Timoteo recibió del mismo unas sumas y que como deudor está inscrito en los libros bancarios. Pues bien, en total enumera cuatro deudas y ha expuesto detalladamente, respecto de cada una, las fechas y las causas por las que había tomado el préstamo Timoteo. Y ha aportado numerosísimas demostraciones basadas en los medios de prueba llamados no técnicos, testimonios y requerimientos, pero también algunos técnicos, a partir de verosimilitudes. Apolodoro dice que Timoteo es el que recibió los préstamos, y que a los recomendados por Timoteo fue entregado el dinero por el banco; pero éste dice que no lo debe él, sino aquéllos.

A ninguno de vosotros, jueces, le resulte increíble que Timoteo sea perseguido por mí en este proceso como deudor de un dinero a mi padre. Sino que, cuando os haya recordado la ocasión en que nació el vínculo obligacional, lo que sucedió a éste en aquella época y en cuán gran aprieto se vio sumido este sujeto, entonces consideraréis que mi padre fue muy bueno con Timoteo, en tanto que él no sólo es un desagradecido, sino incluso el más injusto de todos los hombres, porque, después de haber conseguido de mi padre cuanto le había rogado, y recibido un dinero de la banca cuando se hallaba en gran apuro y sumido en lo más graves peligros<sup>[1]</sup> sobre su vida, no sólo no correspondió con su agradecimiento, sino que pretende también despojarme de lo que le fue entregado. Ciertamente, perdido este sujeto, perdíase también para mi padre la deuda, pues no le concedió el dinero bajo garantía ni con testigos; si se salvaba, quedaba en esta situación: pagarnos cuando quisiera, una vez que se hubiera recuperado económicamente. Sin embargo, jueces, mi padre no estimó en más la abundancia de riquezas que ayudar a Timoteo en lo que le había solicitado, pues se hallaba en un aprieto. En efecto, jueces, mi padre pensaba que, si Timoteo lograba escapar salvo entonces de aquellos peligros y regresaba a su patria de junto al Rey, cuando hubiera llegado a una situación económica mejor que aquélla en la que entonces se hallaba, no sólo recuperaría lo suyo, sino que, si necesitaba cualquier cosa de Timoteo, le sería posible conseguirla. Mas, puesto que no ha acontecido como él pensó, sino que, el dinero que con favor recibió Timoteo de la banca por habérselo pedido a mi padre, respecto de ese dinero piensa, cuando éste ya ha muerto, que lo habrá de devolver con enemistad y a través de un proceso si se le prueba que lo debe, pero que, si es capaz de convenceros de que no lo debe, luego de haberos engañado con su argumentación, podrá despojarnos de las sumas, me parece que es forzoso explicaros desde un principio todo, las cantidades que se adeudan, en qué empleó cada una de ellas, y las fechas en que se originaron las obligaciones.

Ninguno de vosotros se extrañe de que lo sepamos con exactitud, pues los banqueros tienen por costumbre efectuar asientos de las cantidades que entregan, y con qué fin, y de los depósitos que alguien hace, para que les sean conocidas con vistas a sus balances las cantidades tomadas y depositadas<sup>[2]</sup>.

En efecto, durante el arcontado de Socrátides, en el mes de muniquión, cuando estaba a punto de emprender su segunda navegación Timoteo<sup>[3]</sup>, aquí presente, hallándose ya en el Pireo para la partida, necesitado de dinero, llegado a mi padre en el puerto le rogó que le prestara mil trescientas cincuenta y una dracmas y dos óbolos, pues dijo que necesitaba tanto; también le exhortó a que las entregara a Antímaco, su intendente, que entonces se lo administraba todo. Quien tomó el dinero en préstamo de mi padre y pidió que lo entregara a Antímaco, su intendente, fue Timoteo, y el que recibió el dinero de la banca, de manos de Formión, Autónomo, que se pasaba todo el tiempo actuando de secretario de Antímaco. Pues bien, entregado ese dinero, se anotó como deudor al que le había rogado que se lo prestara, a Timoteo, y se hizo un asiento de a quién este sujeto le había pedido que lo entregase, a Antímaco, y a quién Antímaco envió al banco a hacerse cargo del dinero, a Autónomo, las mil trescientas cincuenta y una dracmas y dos óbolos. Así pues, respecto del primer préstamo que recibió cuando zarpaba como estratego por segunda vez, debe esa cantidad.

Cuando fue destituido<sup>[4]</sup> por vosotros como estratego por no haber circunnavegado el Peloponeso, cuando había sido llevado a juicio ante la Asamblea bajo la más grave acusación y se le enfrentaban Calístrato e Ifícrates<sup>[5]</sup>, dotados de grandes facultades para actuar y hablar, de tal forma os dispusieron acusándole ellos y quienes con ellos colaboraban en el proceso, que a Antímaco, que era su intendente y le era sumamente fiel, tras haberle juzgado en la Asamblea le condenasteis a muerte y confiscasteis su hacienda, y en cuanto a este mismo sujeto, como os lo pidieran todos sus amigos y familiares, e incluso Álcetas y Jasón<sup>[6]</sup>, que eran aliados vuestros, a duras penas fuisteis persuadidos a absolverle, pero le hicisteis cesar como estratego... hallándose en tal descrédito y en grave aprieto de dinero<sup>[7]</sup> (pues toda su fortuna estaba bajo el peso de las deudas, sobre ella se levantaban mojones<sup>[8]</sup> y otros tenían su dominio: el campo de la llanura había sido constituido como garantía estimada a favor del hijo de Eumélides y su hacienda restante estaba hipotecada a los sesenta trierarcos que con él navegaron, a cada uno por siete minas, cantidad que este sujeto, cuando era su estratego, les forzó a distribuir entre los marineros como viático; cuando, después de haber sido destituido, manifestó en sus cuentas que él había entregado entonces de los fondos militares con destino a las naves esas siete minas, temiendo que contra él depusieran los trierarcos y se le probara que mentía, privadamente toma en préstamo de cada uno de ellos las siete minas y les hipoteca la hacienda, de las que ahora trata de despojarles, e incluso ha arrancado los mojones).

Por doquier apremiado y sumido en un proceso gravísimo respecto de su vida por haberle sobrevenido a la ciudad calamidades tales, haberse desbandado el ejército, falto de paga, en Calauria<sup>[9]</sup>, verse sitiados los aliados del Peloponeso por los lacedemonios, al acusar Ifícrates y Calístrato a este sujeto de ser el causante de la actual adversidad, y, todavía más, como quienes venían del ejército comunicaran en la Asamblea la presente carencia y penuria, y cada uno se enterara por medio de cartas de sus parientes y amigos de cómo se encontraban (oyéndolo vosotros entonces en la Asamblea, recordad cómo tenía formado cada uno su criterio respecto del mismo, pues no ignoráis lo que se decía), cuando estaba, pues, a punto de zarpar de regreso para someterse a juicio, en Calauria toma prestadas mil dracmas de Antífanes de Lamptras, que navegaba como intendente del armador Filipo, para repartirlas entre los trierarcos beocios y que aguardasen hasta que hubiese tenido lugar su juicio y no os indignaseis más con él vosotros por haberse desbandado las trirremes beocias antes y desertado los soldados.

En efecto, los ciudadanos, aun cuando estaban en las últimas, resistían y permanecían en sus puestos, pero los beocios negábanse a aguardar si no se les daba el avituallamiento de cada día. Forzado, pues, entonces, toma prestadas las mil dracmas de Antífanes, que iba a bordo como intendente del armador Filipo, y las entrega al beocio comandante de las naves. Cuando hubo regresado aquí, reclamáronle Filipo y Antífanes las mil dracmas que tomó en préstamo en Calauria y se indignaron porque no las recibieron de inmediato. Pero temeroso este sujeto de sus enemigos, no fueran a enterarse de que, las mil dracmas que en sus cuentas manifestó que había entregado de los fondos militares con destino a las naves beocias, de ésas Filipo, el que las prestó, se veía despojado, y a un tiempo temiendo que Filipo depusiera contra él en el proceso, llegado hasta mi padre le rogó que le desembarazara de Filipo y le prestara las mil dracmas para pagarle a Filipo. Viendo mi padre gravedad del proceso la suyo y cuán apurado compadeciéndole, después de haberle conducido hasta el banco, dio orden a Formión, el que estaba sentado al frente de la banca, de que pagase a Filipo mil dracmas y anotara como deudor a Timoteo. Y en prueba de que esto es verdad, os presentaré como testigo al que dio el dinero, a Formión, cuando os

haya informado del resto del negocio, a fin de que después de haberme oído hablar de toda la deuda, con el mismo testimonio sepáis que digo verdad. Os llamaré también a Antífanes, el que le prestó el dinero, las mil dracmas, en Calauria, y que se hallaba presente cuando Filipo cobró el dinero de manos de mi padre aquí. Pues impidió que yo incluyera su testimonio ante el árbitro, diciéndome siempre que lo depondría el día del fallo; mas, cuando iba a emitirse laudo, citado desde su casa (pues no estaba visible), no prestó su testimonio, persuadido por este sujeto. Como yo depositara contra él la dracma a tenor de la ley por negativa a deponer, el árbitro no pronunció laudo condenatorio, sino que se marchó después de haber absuelto a este tipo en el arbitraje, cuando ya era el atardecer.

Ahora he ejercitado contra Antífanes una acción privada por daños, porque ni me depuso testimonio, ni se excusó bajo juramento a tenor de la ley. Y le exijo que, subido a la tribuna, después de haber prestado un juramento solemne, manifieste ante vosotros, en primer lugar si prestó a Timoteo en Calauria mil dracmas y, segundo, si de manos de mi padre cobró Filipo aquí ese dinero. Ciertamente, poco más o menos este mismo sujeto<sup>[10]</sup> reconoció ante el árbitro que mi padre satisfizo a Filipo las mil dracmas, mas, no obstante, dice que no se las prestó a él, sino al navarco beocio, y alega que éste ofreció como garantía de ese dinero bronce. Pero, que no decía verdad, sino que él, el prestatario, trata de defraudarme, yo os lo demostraré cuando os haya informado con detalle de las otras cantidades que debe.

En efecto, llegados Álcetas y Jasón a casa de este sujeto en el mes de memacterión del arcontado de Asteo<sup>[11]</sup>, para asistir a su proceso y prestarle ayuda, como bajasen hasta su casa del Pireo, en la Hipodamía<sup>[12]</sup>, cuando ya era anochecer, viéndose apurado para darles hospitalidad, dio orden a Escrión, su acompañante, después de haberle enviado a casa de mi padre, de que le pidiera mantas, paños y dos copas de plata y de que solicitase el préstamo de una mina de plata. Habiendo oído mi padre a Escrión, el acompañante de este sujeto, que aquéllos habían llegado y el encargo para el que era requerido, le suministró las cosas por las que vino y le prestó la mina de plata cuyo préstamo solicitaba. Pues bien, absuelto de su acusación, se encontraba en grandes apuros de dinero para hacer frente a sus deudas privadas y a las contribuciones públicas, viendo lo cual mi padre no se atrevió a reclamarle inmediatamente el dinero; pues ni habría creído que este tipo, una vez restablecido, le hiciera injusticia, ni tampoco pensaba que él tuviera de dónde hacerse pagar, dado que éste se hallaba en apuros. Pues bien, cuando hubieron partido Álcetas y Jasón, nuevamente trajo las mantas y los paños Escrión, el

acompañante de este tipo, pero las dos copas no las trajo, las que le había pedido cuando solicitó en préstamo las mantas y la mina de plata, cuando llegaron a su casa Álcetas y Jasón.

Pues bien, cuando estaba a punto de ausentarse a la corte del Rey, después de haber gestionado la partida para actuar como estratego al servicio del Rey en la guerra de Egipto<sup>[13]</sup>, con objeto de no dar aquí razón ni cuentas de su estrategia, tras haber convocado a mi padre en el Paralio<sup>[14]</sup>, le elogió por los favores que anteriormente le había hecho y, después de haberle puesto en contacto con Filondas, un hombre megareo de origen, que como meteco vivía en Atenas, que le era fiel y le servía en aquel tiempo, le rogó que, cuando hubiera regresado de Macedonia Filondas, a quien este sujeto puso en contacto con mi padre, con unas maderas que le fueron donadas por Amintas<sup>[15]</sup>, le entregara el flete de las maderas y le permitiera transportar las maderas a su casa del Pireo, pues las maderas eran suyas. Junto con el ruego le dirigió unas palabras con las que no están acordes los hechos que ahora lleva a cabo: dijo, en efecto, que, aun cuando no obtuviera lo que solicitaba de mi padre, no se indignaría como cualquier otro que hubiera fracasado, sino que, por lo que le había servido cuando le necesitó, por esos servicios le devolvería su agradecimiento si alguna vez podía.

Habiendo oído esto mi padre, sintiose complacido por sus razones y le elogió porque se acordaba de que había sido bien tratado, y también le prometió cumplir cuanto le pedía. Este sujeto, a continuación, emprendió la marcha para unirse a los estrategos del Rey, y Filondas, con quien puso en relación a mi padre para que, cuando hubiera regresado con las maderas, le proporcionara el flete, emprendió viaje hacia Macedonia. Esas fechas eran las del mes de targelión<sup>[16]</sup> del arcontado de Asteo. En el año segundo, como hubiera regresado Filondas desde Macedonia con las maderas, mientras éste estaba ausente junto al Rey, y se hubiese presentado a mi padre y le pidiera que le entregara el flete de las maderas para pagar al dueño del barco, tal como este tipo rogó a mi padre cuando zarpaba y le ponía en contacto con Filondas, mi padre, después de haberle conducido hasta el banco, dio orden a Formión de que le diese el flete de las maderas, mil setecientas cincuenta dracmas. Formión contó el dinero y registró como deudor a Timoteo (pues éste fue el que pidió a mi padre que aportara el flete de las maderas y de éste eran) e hizo un asiento de la deuda, con qué fin fue tomado el dinero y el nombre de quien se lo había llevado. Éste era el tiempo del arcontado de Alcístenes[17], el año siguiente a aquel en que este sujeto se hizo a la mar en dirección a la corte del Rey.

Mas, por ese mismo tiempo llega también Timóstenes de Egilia, que se hallaba ausente con motivo de un viaje comercial particular. Como fuera Timóstenes amigo y socio de Formión, cuando estaba a punto de zarpar entrega a Formión, para que las tenga en depósito, dos copas de fabricación licia, junto con otras cosas. Por azar el esclavo, que no sabía que estas copas eran ajenas, las da a Escrión, el acompañante de este sujeto, cuando por él fue enviado a casa de mi padre y le pidió las mantas, los paños y las copas y solicitó en préstamo la mina de plata, por haber venido a su casa Álcetas y Jasón. Como Timóstenes le reclamara a Formión las copas, cuando llegó, y Timoteo se hallara ausente junto al Rey, mi padre le persuade a que cobre el precio de las copas, cuanto valían las copas, doscientas treinta y siete dracmas. A Timóstenes le satisfizo el precio de las copas y a éste lo registró como deudor suyo, además del otro crédito que le debía, de lo que pagó a Timóstenes por las copas. Y en prueba de que en todo esto digo verdad, os leerá testimonios de estos hechos, en primer lugar de los que dieron el dinero de parte de la banca a quienes este tipo había ordenado y de los que estaban a su frente entonces, y a continuación, del que cobró el precio de las copas.

### **TESTIMONIOS**

Pues bien, que no miento en lo que ante vosotros dije, lo habéis oído por los testimonios leídos. Por otra parte, en prueba de que este mismo sujeto me reconoció que las maderas transportadas por Filondas fueron llevadas a su casa del Pireo, os leerá el testimonio de esos hechos.

### **TESTIMONIO**

Así pues, que eran de este sujeto las maderas que trajo Filondas, él mismo me lo ha atestiguado: reconoció, en efecto, ante el árbitro que fueron llevadas a su casa del Pireo, según os ha sido testimoniado por quienes lo oyeron. Más aún: a partir de indicios intentaré yo demostraros que digo verdad. Efectivamente, ¿creéis, jueces, que mi padre, si no hubiesen sido de Timoteo las maderas y no le hubiera rogado éste cuando le puso en contacto con Filondas, en el momento en que se hacía a la mar para unirse a los estrategos del Rey, que pagara el flete, habría permitido jamás, siendo así que las maderas eran su garantía del flete, que retirara Filondas las maderas del puerto, y no las habría vigilado, después de haber situado junto a ellas uno de

sus esclavos, y percibido su precio cuando se vendieran las maderas hasta que hubiera recuperado lo suyo, si realmente hubiesen sido de Filondas las maderas e importadas con fines comerciales? A continuación y además de esto, ¿a quién de vosotros le parece que es verosímil, si no le hubiera rogado éste que pagara el flete de las maderas que le fueron donadas por Amintas, que mi padre hubiese confiado en Filondas y permitido que retirara las maderas del puerto con destino a la casa de este sujeto? O ¿cómo es posible que Filondas hubiera traído las maderas con fines comerciales, según dice éste, mas él, cuando hubo regresado, haya utilizado esas maderas en su construcción?

Fijaos también en que muchos y honorables ciudadanos, que eran parientes suyos, se ocuparon de sus cosas mientras Timoteo se hallaba ausente junto al Rey: de éstos, ninguno se ha atrevido a deponer a su favor, o que Filondas no recibió de la banca el flete de las maderas, o que, habiéndolo recibido, lo pagó, o que, por el contrario, uno de ellos liquidó el flete de las maderas que trajo Filondas, donadas a este sujeto por Amintas; en efecto, consideran que para ellos vale más tener fama de que son honestos y buenos, que congraciarse con Timoteo atestiguando falacias. No obstante, dijeron que no depondrían la verdad contra él, pues es pariente suyo.

Así pues, cuando ninguno de sus parientes, ni de los que se ocupaban de sus negocios cuando este sujeto estaba ausente en la corte del Rey se ha decidido a atestiguar a su favor o que no tomó Filondas del banco el flete de las maderas, o que uno de ellos lo satisfizo, ¿cómo no va a ser natural que vosotros penséis que yo digo la verdad? Además, tampoco osará decir que el flete de las maderas que trajo Filondas lo liquidó una persona distinta de mi padre. Mas si se vale de este argumento, exigidle que os aporte el testimonio de quien pagó el flete por las maderas. Pues se reconoce que él se hallaba ausente en la corte del Rey, y a Filondas, a quien envió por las maderas y puso en relación con mi padre, lo encontraste muerto cuando regresaste de junto al Rey. Forzoso es, pues, que alguno de tus otros parientes y amigos, a quienes dejaste encargados de cuidarse de lo tuyo cuando estabas a punto de ausentarte, sepa de dónde se procuró Filondas el importe del flete de las maderas para pagar al propietario del navío, si niegas haberle puesto en contacto con mi padre y que Filondas recibió de mi padre el flete de las maderas. Pues bien, no puedes presentar un testimonio de ninguno de tus parientes de que, cuando tú estabas ausente, no fue retirado de la banca el flete de las maderas, sino una de dos, o no te vales de ninguno de tus parientes ni confías en nadie de los tuyos, o bien, aunque sabes rigurosamente que Filondas recibió el flete de las maderas de manos de mi padre, con quien le pusiste en contacto cuando zarpabas, piensas que te hace falta tener más y más, aunque nos despojes a nosotros, si puedes. Pues bien, jueces, yo, además del testimonio que os he presentado, en que deponían quienes dieron el dinero a los que este sujeto ordenó y estaban al frente de la banca entonces, también quise añadir mi juramento, que os leerá.

### **JURAMENTO**

Pues bien, jueces, mi padre no sólo nos dejó un inventario de sus créditos, sino también, cuando estaba enfermo, a mí y a mi hermano nos decía uno por uno lo que se le debía, en poder de quién estaba y para qué fue tomado el dinero. En prueba de que en esto digo verdad, léeme el testimonio de mi hermano.

### **TESTIMONIO**

Pues bien, que por nuestro padre nos fue transmitido Timoteo como deudor de un dinero, por el que demando, y que es mi parte, me lo ha atestiguado mi hermano, y también Formión, el que dio el dinero, y, además, yo quise añadir mi juramento acerca de eso. Por otro lado, como este sujeto me hubiera requerido ante el árbitro, pidiese que aportara los libros del banco, exigiese copias y hubiese enviado a Frasiérides a la banca, después de haberlos exhibido ante Frasiérides le permití que inspeccionara los libros y sacara copia de cuanto debía este sujeto, y en prueba de que reconoció éste haber recibido las copias, léeme el testimonio.

### **TESTIMONIO**

Pues bien, como yo hubiera llevado los libros a presencia del árbitro, hallándose presente Formión, y también Eufreo, los que entregaron el dinero a quienes ordenó este sujeto, le demostraron en qué fechas tomó cada préstamo, quien recibió el dinero y en qué lo empleó. Las mil trescientas cincuenta y una dracmas y dos óbolos, las primeras que recibió prestadas en el mes de muniquión, cuando estaba a punto de zarpar, durante el arcontado de Socrátides, y que ordenó entregar a Antímaco, su intendente, dijo que mi

padre se las había prestado particularmente a Antímaco, y que él no las percibió. Y de que dice verdad, no ha presentado ningún testigo, sino que recurre a esa fábula para dar la impresión de que él no trata de defraudarlas, sino que Antímaco las tomó en préstamo. No obstante, jueces, os aduciré un indicio importante de que mi padre no prestó a Antímaco ese dinero, sino a Timoteo, cuando estaba ocupado en la partida. En efecto, ¿creéis acaso que habría sido más fácil para mi padre, cuando fueron confiscados los bienes de Antímaco, reclamar que en su hacienda se le debía ese dinero, si realmente lo hubiera prestado a Antímaco, o esperar el momento en que pudiera recuperarlo de este sujeto, una vez restablecido económicamente, que no tenía muchas esperanzas acerca de sí mismo en aquel tiempo? Ciertamente, si hubiera reclamado a título de acreedor, no habría tenido problemas de consignación, ni tampoco por vosotros se le hubiese negado crédito (pues todos sabéis que mi padre no ambicionaba los bienes públicos contra derecho, sino que gastaba celosamente los suyos en vosotros, en lo que le ordenabais) [18], siendo, además, Calístrato amigo suyo, el que consiguió la confiscación de la fortuna de Antímaco, de suerte que no se le hubiera opuesto. En consecuencia, ¿con qué intenciones mi padre habría preferido dejarnos registrado como deudor a Timoteo, si realmente no le hubiese debido ese dinero, a recuperarlo de los bienes confiscados de Antímaco luego de haberlo reclamado como acreedor?

Por otra parte, respecto de las mil dracmas que había tomado en préstamo de Antífanes, en Calauria, para distribuirlas a los trierarcos beocios, cuando estaba a punto de zarpar de regreso para su juicio, y que devolvió al armador Filipo aquí después de haberlas recibido de mi padre, dice que el navarco beocio las tomó prestadas y que entregó a mi padre bronce como garantía de ese dinero. Mas de que no dice verdad, os aduciré un importante indicio. Efectivamente, en primer lugar hay evidencia de que en Calauria este sujeto recibió prestadas las mil dracmas, y no el navarco beocio, y, a continuación, de que aquí le reclamó Filipo las mil dracmas, y no al navarco beocio, y de que las pagó este tipo, y no el navarco beocio; pues al comandante beocio le asistía derecho a recibir de él el avituallamiento para los tripulantes de las naves, dado que de las comunes aportaciones se obtenía la paga del ejército: tú recibiste todos los fondos de los aliados y tú habías de dar cuenta de ellos. Además, si se hubieran desbandado las naves beocias y desertado los soldados, ningún riesgo hubiese habido para el navarco beocio de parte de los atenienses, ni se hubiera visto envuelto en ningún proceso; tú, en cambio, te hallabas en el más grave: aterrado como estabas, creías que te sería un importante refuerzo para tu defensa que las trirremes beocias aguardaran hasta que hubiera tenido lugar tu juicio.

Y luego, ¿con base en qué amistad habría prestado mi padre las mil dracmas al navarco beocio, a quien no conocía? Pues dice, sin embargo, que recibió como garantía bronce. ¿Cuánto y de qué país? ¿Y de dónde obtuvo el navarco beocio ese bronce? ¿Acaso fue importado con fines comerciales, u obtenido de los prisioneros? Además, ¿quiénes fueron los que llevaron el bronce a casa de mi padre? ¿Asalariados o siervos? O ¿quién de nuestros esclavos fue el que lo recibió? Pues, si lo hubiesen traído siervos, él hubiera debido entregar a quienes lo llevaron, y, si asalariados, reclamar a aquél de nuestros esclavos que hubiese recibido y pesado el bronce; porque, indudablemente, sin pesaje ni quien lo recibiese como garantía hubiera pensado en aceptarlo, ni en entregarlo quien lo ofreciese, ni tampoco mi padre habría pensado en llevar y pesar personalmente el bronce, sino que tenía esclavos que se hacían cargo de las prendas de los préstamos.

Por otra parte, yo por lo menos me pregunto con extrañeza por qué razón habría entregado como garantía el bronce a mi padre el navarco beocio, cuando debía a Filipo mil dracmas. ¿Acaso porque Filipo no habría recibido gustoso el interés, si el dinero le había sido prestado con seguridad y bajo garantía? ¿O en la idea de que Filipo no tenía dinero? Consecuentemente, ¿por qué habría tenido que rogar a mi padre el navarco beocio que le prestara las mil dracmas y pagase a Filipo, más que entregar como garantía el bronce a Filipo? Y es que ni el bronce fue dado en garantía, jueces, ni el navarco beocio tomó prestadas de mi padre las mil dracmas, sino Timoteo, aquí presente, que se hallaba en grave aprieto; por otra parte, el negocio en que empleó el dinero, os lo he expuesto. Pero en vez de corresponder con su agradecimiento al crédito de que gozó y al préstamo que recibió de mi padre, cree que, si puede, debe despojarnos incluso del capital.

Pues bien, respecto de las copas y la mina de plata, que recibió en préstamo de mi padre cuando envió a su acompañante Escrión, de noche, a casa de mi padre, le pregunté ante el árbitro si todavía era esclavo Escrión, y le exigí que en su piel diera la prueba<sup>[19]</sup>. Como me hubiese respondido este sujeto que era libre, renuncié a mi exigencia, pero pedí que incluyera el testimonio de Escrión, dado que era libre. Mas él no aportó el testimonio de Escrión, como si fuera libre, ni tampoco quiso que, previa entrega de Escrión como esclavo, se obtuviera de su cuerpo la prueba, pues temía que, si presentaba su testimonio como si fuera libre, yo, tras haberle atacado por falsos testimonios y demostrado que Escrión había depuesto falsedades,

procediera a tenor de ley contra este sujeto por malas artes, y, a su vez, si lo entregaba para que lo torturasen, que Escrión confesara las verdades. Ciertamente, si no podía presentar testigos de las demás recepciones de dinero, hubiera sido ventajoso para él demostrar por medio de Escrión al menos esto, que no fueron tomadas las copas ni la mina de plata, ni tampoco enviado Escrión por él a casa de mi padre, y valerse de esto ante vosotros como indicio de que yo también miento en las demás reclamaciones que formulo contra él, puesto que, del que digo que, siendo esclavo suyo, tomó las copas y la mina de plata, ése, sometido a tortura, evidencia no haberlas recibido. Así pues, si para él hubiese sido indicio vigoroso ante vosotros eso, que hubiera entregado a Escrión, de quien afirmo haber sido enviado por este sujeto, recibido de mi padre las copas y tomado prestada la mina de plata, sea también indicio a mi favor ante vosotros el que no se atreva a entregar a Escrión, porque es consciente de que yo presento reclamaciones veraces.

Pues bien, basará su defensa en que en los libros bancarios del arcontado de Alcístenes había sido registrado como perceptor del flete de las maderas y del precio de las copas que en su nombre pagó a Timóstenes mi padre, y en que él en ese tiempo no se hallaba aquí, sino que estaba en la corte del Rey. Ahora sobre este punto quiero informaros con claridad, a fin de que con exactitud sepáis qué carácter tienen los libros de la banca. Efectivamente, este sujeto, en el mes de targelión del arcontado de Asteo, cuando estaba a punto de hacerse a la mar en dirección a la corte del Rey, puso a Filondas en relación con mi padre; al año siguiente, durante el arcontado de Alcístenes, llega Filondas con las maderas desde Macedonia, y recibió el flete de las maderas de manos de mi padre, cuando este tipo se hallaba ausente junto al Rev. Registraron, pues, cuando entregaban el dinero, como deudor a éste, no cuando, hallándose aquí, puso a Filondas en contacto con mi padre. Pues en el momento en que los puso en relación todavía no habían llegado las maderas, sino que Filondas iba a emprender viaje por ellas; cuando llegó con las maderas, éste estaba ausente, y Filondas recogió el flete de las maderas, tal como este sujeto había ordenado, y a su casa del Pireo fueron transportadas las maderas. Que este tipo zarpó de aquí en un momento en que no gozaba de prosperidad, lo sabéis cuantos a vuestro favor teníais hipotecada con mojones su hacienda, a quienes ahora pretende defraudar; y para que sepáis que también sin garantías era deudor de algunos ciudadanos, pues no podía ofrecer las adecuadas, léeme el testimonio.

### **TESTIMONIO**

Respecto de las copas que pidiera en el mes de memacterión Escrión, su acompañante, durante el arcontado de Asteo, hallándose este sujeto aquí, cuando hospedó a Álcetas y Jasón, registrado como deudor de su precio durante el arcontado de Alcístenes, hasta cierto tiempo mi padre pensó que devolvería las copas que solicitó; mas, como este tipo se hubiera ausentado y no hubiese restituido las copas, y las copas de Timóstenes no estuvieran ya depositadas en manos de Formión, y el depositante, cuando hubo regresado, reclamara las copas, mi padre pagó el precio de las copas a Timóstenes y registró a este sujeto como deudor a su favor en relación con el resto de la deuda. Consecuentemente, si se vale de esa defensa, de que no se hallaba aquí en las fechas en que está registrado como deudor del precio de las copas, espetadle: «Las tomaste cuando te encontrabas aquí; pero como no las devolvieras, sino que te ausentaras, y no estuvieran las copas que el depositante reclamaba, fuiste registrado como deudor del precio de las mismas, del que fue pagado por las copas.» Pero ¡por Zeus!, dirá posiblemente, hubiera debido mi padre reclamarle las copas. Mas veía cuán apurado estabas. Además, si en lo tocante al resto de la deuda confiaba en ti y creía que, cuando hubieses regresado, te lo cobraría una vez que te hubieras rehecho económicamente, ¿iba a desconfiar de ti en el asunto de las copas? Te prometió, porque se lo rogabas, pagar el flete de las maderas, cuando te hacías a la mar en dirección a la corte del Rey: ¿por las copas, que eran dos, iba a desconfiar de ti? No te reclamaba el resto de la deuda, viéndote apurado, ¿e iba a reclamarte las copas?

Quiero hablaros, además, del requerimiento de juramento que yo dirigí a este sujeto, y éste a mí. En efecto, como yo hubiera depositado el juramento en la urna, pretendió también él quedar libre después de haber jurado. Si yo no hubiese sabido notoriamente que él había violado muchos y graves juramentos a ciudades y particulares, le habría concedido este juramento; mas me parecía que, teniendo yo testigos de que recibieron de la banca el dinero aquéllos a quienes él había ordenado entregarlo, y, por otra parte, siendo manifiestos los indicios, era arriesgado conceder el juramento a este sujeto, que no sólo no haría previsión de respetarlo, sino que ni siquiera por mor de las cosas santas se ha desembarazado de su ambición. En efecto, para referirlos uno por uno serían demasiados los juramentos que ha violado este individuo con facilidad; mas los juramentos que todos vosotros sabéis que manifiestamente ha violado, ésos os los recordaré. En efecto, sabéis que este sujeto en la Asamblea juró e imprecó su propia ruina si no denunciaba a

Ifícrates por extranjería, y que incluso consagró su fortuna a favor de los dioses. Mas, aunque juró y prometió eso en la Asamblea, no mucho tiempo después, en aras de su conveniencia, dio su hija al hijo de aquél. Así pues, quien no sintió vergüenza de engañaros después de haberos hecho una promesa, a pesar de que hay unas leyes que dicen que, si uno engaña al pueblo después de haberle hecho una promesa, haya una denuncia extraordinaria sobre él, ni temió a los dioses por los que juró e imprecó contra sí mismo, a quienes violó su juramento, ¿cómo no fuera razonable que yo me negase a otorgar el juramento a ese sujeto? Además, no hace aún mucho tiempo desde que en la Asamblea otra vez juró solemnemente que no tenía ingresos suficientes para su vejez, ¡aunque tan elevada fortuna posee! Tan insaciable y sórdido es su carácter. Por otra parte, gustosamente os preguntaría si os enojáis con los banqueros que han quebrado. Pues si con justicia os irritáis con ellos porque contra derecho os perjudican, ¿cómo no va a ser razonable que ayudéis a los que no cometen injusticia? Ciertamente, por culpa de estos hombres quiebran los bancos, siempre que, hallándose en apuros, solicitan préstamos y creen que por su fama se les ha de conceder crédito, mas, una vez restablecidos económicamente, no pagan, sino que tratan de defraudar.

Así pues, jueces, de cuantos asuntos pude presentar testigos, han depuesto a mi favor; pero, además, también a partir de indicios os he demostrado que Timoteo debe a mi padre el dinero. Os pido, pues, que colaboréis conmigo para que cobre a los deudores lo que mi padre me dejó.

### L

# CONTRA POLICLES, SOBRE UN SERVICIO SUPLEMENTARIO DE TRIERARQUÍA

# INTRODUCCIÓN

Este discurso tampoco es obra de Demóstenes y ha sido pronunciado por ese litigante empedernido llamado Apolodoro, quien ahora se nos manifiesta en una de sus más destacadas facetas: la de gestor de liturgias *ad pompam uel ostentationem*, cuyo objetivo no es otro que el de mostrar agradecimiento al omnipotente *demos* por las gracias recibidas, según él mismo confiesa en más de una ocasión, y ganar su buena voluntad.

El discurso nos presenta a un demandante que ha sido trierarco, que ha prestado su servicio durante el tiempo legalmente fijado y desempeñado, además, una gestión suplementaria de dicha liturgia como consecuencia del retraso injustificado de su sucesor, Policles. Las razones auténticas que habrían podido impulsar al trierarco entrante a no presentarse en el tiempo convenido para el relevo, ni a aceptarlo cuando hubo llegado al punto de destino, no las vemos claras en el texto; la conducta de Policles parece absurda, y, más aún, temeraria, por los riesgos que podía hacerle correr en un futuro. Así, Apolodoro, agobiado por los gastos y las responsabilidades que el servicio suplementario de trierarco había conllevado, ejercita una acción (la díkē blábēs probablemente) reclamando los fondos desembolsados por él durante ese tiempo, y pronuncia su discurso unos tres años después, aproximadamente en 358 a. C.

### **ASUNTO**

Apolodoro, hijo de Pasión, que desempeñó celosamente su trierarquía el tiempo prescrito, prestó un servicio suplementario de trierarco durante otro lapso no breve, puesto que su sucesor Policles no vino de inmediato a ponerse al frente de la nave, y, cuando hubo llegado, no se hizo cargo de ella en seguida, sino que adujo como excusa que estaba esperando a su cotrierarco. Apolodoro pretende cobrar de Policles el gasto de tanto tiempo de trierarquía suplementaria.

En tales procesos, jueces, deben poner una atención muy especial quienes van a juzgarlos. En efecto, el pleito no es sólo particular, mío y de Policles, sino también común a la ciudad. Pues las causas cuyos cargos son privados, pero los daños comunes, ¿cómo no va a ser razonable que vosotros, previa audiencia, las juzguéis con rectitud? Efectivamente, si yo hubiera comparecido ante vosotros por tener diferencias con Policles respecto de cualquier otra obligación, mío y de Policles sería el proceso; mas, en realidad, la cuestión versa sobre el relevo de una nave y un servicio suplementario de trierarquía desempeñado durante cinco meses y seis días, y también sobre si las leyes son firmes o no. Así pues, me parece que es necesario exponer ante vosotros todo desde un principio. Y, ¡por los dioses!, jueces, os lo suplico, no penséis que obro como un charlatán si con bastante prolijidad explico mis gastos y acciones, y cómo en su momento cada una fue realizada y provechosa para la ciudad. Pues si alguien puede demostrar que miento, puesto en pie pruebe en el tiempo de mi agua aquello respecto de lo que niegue que yo digo verdad ante vosotros; mas si es cierto y ningún otro puede oponérseme, salvo éste, os elevo a todos una justa súplica: cuantos sois soldados y estuvisteis presentes allí, vosotros mismos haced memoria, y a quienes a vuestro lado están sentados referidles mi celo y los problemas y apuros que le sobrevinieron a la ciudad en la ocasión de entonces, para que, a partir de esto, sepáis qué clase de persona soy respecto de las órdenes que dais vosotros; cuantos estabais aquí, que en silencio me escuchéis cuando en presencia vuestra explique todo y aporte las leyes y los decretos, los del Consejo y los del pueblo, y los testimonios sobre cada una de las cuestiones que yo exponga.

En efecto, el día séptimo de la tercera década del mes de metagitnión, siendo arconte Molón<sup>[1]</sup>, celebrada una Asamblea y comunicados a vosotros numerosos y graves asuntos, decretasteis que botaran al mar las naves los trierarcos, entre los cuales me hallaba yo. Las circunstancias que rodeaban la ciudad entonces no debo exponerlas yo, sino vosotros mismos recordar que Tenos, conquistada por Alejandro<sup>[2]</sup>, fue reducida a esclavitud, Miltocites había hecho defección a Coti<sup>[3]</sup> y enviado embajadores acerca de una alianza, pidiendo que se le auxiliara y ofreciendo el Quersoneso, y los proconesios<sup>[4]</sup>,

que eran aliados, os suplicaban en la Asamblea que les socorrieseis, diciendo que se veían acosados por los cicicenos en una guerra por tierra y por mar, y que no permitieseis que perecieran; oyéndoles entonces vosotros en la Asamblea, a quienes de ellos hablaron y a los que les apoyaron con su voz, y, más todavía, como comerciantes y navieros se hallasen ocupados en una retirada por mar desde el Ponto, y bizantinos, calcedonios<sup>[5]</sup> y cicicenos capturasen los barcos de carga a causa de su escasez de grano, viendo que el trigo se encarecía en el Pireo y no había en abundancia para ser comprado, decretasteis que los trierarcos botaran las naves y las llevaran juntas al muelle, que los consejeros y demarcos hicieran catálogos de los demotas y aportaran marineros, y que a toda prisa se formara una flota y prestase auxilio por doquier. Y venció el siguiente decreto de Aristofonte.

### **DECRETO**

Así pues, habéis oído el decreto, jueces. Yo, como no me hubieran llegado los marineros movilizados por los demotas, sino unos pocos y encima incapaces, despedí a éstos y, después de haber hipotecado mi hacienda y tomado en préstamo dinero, tripulé mi nave el primero, tras haber contratado los mejores marinos que fue posible y entregado primas y adelantos importantes a cada uno de ellos. Además, equipé el navío con sus aparejos, todos particulares, de los públicos no tomé ninguno, y con un ornato el más bello y sobresaliente posible entre los trierarcos. Además, contraté el mejor equipo de remeros que pude. Pues bien, jueces, no sólo sufragué los gastos de la trierarquía, que tan costosos eran entonces, sino que os adelanté una parte no pequeña de los fondos que decretasteis que se aportaran para la partida. En efecto, como vosotros hubierais decidido que los consejeros, en nombre de los demotas, presentaran los demotas y propietarios que satisficiesen los adelantos, mi nombre fue propuesto en tres demos<sup>[6]</sup>, por ser visible mi fortuna. Y entre éstos vo, sin haber aducido ninguna excusa de que era trierarco y no podría prestar dos liturgias, ni tampoco las leyes lo permitían, pagué los adelantos el primero. Y no los recuperé, porque entonces estuve ausente desempeñando la trierarquía a vuestro servicio, y posteriormente, cuando hube regresado, me encontré con que los de cobro fácil habían sido percibidos por otros y quedaban los incobrables. Y como prueba de que en esto digo verdad ante vosotros, os leerá los testimonios de quienes entonces recaudaban los fondos del ejército y de los comisarios de la flota, las pagas que satisfacía yo cada mes a las dotaciones de remeros y de soldados de marina, recibiendo sólo de los estrategos la asignación para alimentos, salvo únicamente el sueldo de dos meses en cinco meses y un año, y los marineros contratados y cuánto dinero percibió cada uno, para que, a partir de esto, veáis mi celo y por qué este sujeto no quiso recibir de mí la nave cuando hubo transcurrido el plazo de mi trierarquía.

### **TESTIMONIOS**

Así pues, que no miento ante vosotros respecto de lo que dije, jueces, lo habéis oído por los testimonios leídos. Pero, además, con referencia a lo que voy a decir todos me reconoceréis que es cierto. En efecto, se admite que hay licenciamiento de una trirreme, en primer lugar, si no se paga la soldada, y, segundo, si en el intermedio regresa al Pireo; pues hay muchísima deserción y los marineros que quedan se niegan a embarcar nuevamente si uno no les abona otra suma de dinero, de suerte que administren sus asuntos domésticos. Cosas que, ambas, me sucedieron a mí, jueces, de modo que me resultó más gravosa la trierarquía. En efecto, sin haber recibido ninguna paga del estratego en ocho meses regresé con los embajadores porque mi navío navegaba muy bien, y de aquí nuevamente, al haberme sido ordenado por el pueblo llevar al estratego Menón al Helesponto en el lugar del destituido Autocles, partí haciéndome a la mar a toda prisa. En el lugar de los marineros desertores contraté otros marinos, dándoles primas y adelantos importantes. Y a los que quedaron de los primitivos tripulantes les di una cantidad, además de lo que tenían de antes, con vistas a que la dejaran para administración de sus familias, pues no desconocía la escasez presente, cuán apremiante era para cada uno, aunque yo mismo, ¡por Zeus y por Apolo!, me hallaba tan apurado, que nadie que de veras no haya seguido mis negocios podría creerme. Después de haber hipotecado mi campo a Trasíloco y Arquéneo, recibido de ellos en préstamo treinta minas y repartiéndolas entre los marineros, partí haciéndome a la mar, a fin de que ninguna de las órdenes que dio el pueblo se descuidara por mi parte. Y el pueblo, después de haber oído eso, me elogió e invitó a una comida en el Pritaneo. Como prueba de que digo verdad en esto, os leerá el testimonio relativo a estos hechos, y el decreto del pueblo.

### TESTIMONIO. DECRETO

Pues bien, como hubiéramos llegado al Helesponto, hubiese transcurrido el plazo de mi trierarquía, no hubiera sido abonada a los soldados la paga, salvo la de dos meses, y hubiese venido otro estratego, Timómaco, y encima éste sin traer sucesores para hacerse cargo de las naves, desanimados muchos de mi tripulación se fueron abandonando el navío, los unos al continente, a alistarse, los otros a las naves de los tasios y de los maronitas<sup>[7]</sup>, estimulados por importante soldada, luego de haber percibido por adelantado mucho dinero y, a su vez, engañados por muchos con su palabrería. Veían agotados ya mis recursos, indiferentes las autoridades de la ciudad, sin salida la situación de los aliados, increíbles las palabras de los estrategos, que el tiempo de mi trierarquía había transcurrido y todavía no se emprendía navegación hacia casa, y que no había llegado sucesor para hacerse cargo del navío, de quien uno hubiera podido solicitar que le ayudase.

En efecto, cuanto mejor tripulé la nave con buenos remeros trabajando con empeño, tanto mayor deserción tuve que los demás trierarcos. Pues a los otros, si no otra cosa, al menos les quedaron los que llegaron al barco según catálogo, buscando su salvación en el regreso a casa cuando les licenciara el estratego; pero mis marinos, confiando en sí mismos por su capacidad para remar, marchaban adonde pensaban que ganarían cuantiosa paga nuevamente, pues creían que su buena situación en el presente era para ellos mejor que su miedo futuro en caso de que alguna vez fueran capturados por mí<sup>[8]</sup>.

Pues bien, aunque tales contratiempos habían recaído sobre mí, como, a la vez, me hubiera ordenado el estratego Timómaco que emprendiese navegación hacia Hierón<sup>[9]</sup>, para escolta del trigo, y no me diese paga, y hubiese sido anunciado que bizantinos y calcedonios nuevamente capturaban los barcos de carga y obligaban a descargar el grano, yo, después de haber recibido en préstamo a interés un dinero, quince minas, de Arquedemo de Anaflisto, tomé ochocientas dracmas en préstamo marítimo del naviero Nicipo, que casualmente se hallaba en Sesto<sup>[10]</sup>, al ocho por ciento, para, a salvo la nave en Atenas, pagarle el capital en sí y los intereses. Después de enviar hacia Lámpsaco al pentecontarco<sup>[11]</sup>. Euctemon y darle un dinero y unas cartas para los huéspedes de mi padre, le ordené que me contratara marineros, los mejores que pudiese; yo mismo, que permanecí en Sesto, a quienes quedaron de mis primitivos marinos les di una suma, cuanto tenía, puesto que había transcurrido el tiempo de mi trierarquía, y contraté además otros nautas a pleno sueldo mientras el estratego preparaba la marcha hacia Hierón. Mas, cuando Euctemon hubo regresado desde Lámpsaco con los marineros que había contratado, y el estratego hubo dado orden de zarpar,

sucedió que Euctemon se sintió repentinamente enfermo y se puso muy grave; pues bien, tras haberle satisfecho su paga y añadido viático, le remití a casa, y yo, una vez que hube conseguido otro pentecontarco, me hice a la mar para escolta del trigo y allí permanecí cuarenta y cinco días, hasta que hubo tenido lugar la salida del Ponto de los cargueros después de Arturo<sup>[12]</sup>.

Llegado a Sesto, yo creía que emprendería viaje de regreso a casa, puesto que había transcurrido mi plazo, desempeñado ya un servicio suplementario de trierarco de dos meses y mi sucesor no había venido a hacerse cargo de la nave; pero el estratego Timómaco, como hubiesen venido a su presencia unos embajadores maronitas y le suplicasen que escoltara sus naves de transporte de trigo, nos ordenó a los trierarcos que, después de que hubiésemos amarrado los cargueros, los remolcásemos hasta Maronea, una navegación larga y por alta mar.

Os expliqué todos estos hechos desde su principio por la siguiente razón, para que sepáis cuánto he gastado yo y, aunque para mí había sido tan gravosa la liturgia, cuántos gastos hube de realizar posteriormente desempeñando la trierarquía en nombre de este sujeto, puesto que no había venido a responsabilizarse de la nave, y cuántos peligros corrí afrontando tempestades y enemigos. En efecto, después de la escolta de los cargueros hasta Maronea y de la arribada a Tasos, llegado Timómaco, nuevamente hizo escoltar trigo y peltastas con los tasios hasta Estrime<sup>[13]</sup>, con la idea de apoderarse él mismo de la plaza. Mas, como se hubieran ordenado frente a nosotros los maronitas con sus naves, y estuviesen dispuestos a trabar batalla naval en defensa de esa plaza, y se hubiesen negado nuestros soldados, pues habían efectuado una larga navegación y remolcado barcos de carga desde Tasos hasta Estrime, siendo, además, invierno, carente de puertos la zona y resultando imposible desembarcar y hacer acopio de víveres, pues el país era hostil y, en círculo, alrededor de la muralla se habían apostado mercenarios y bárbaros vecinos fue forzoso permanecer anclados en alta mar durante la noche, sin alimentos, insomnes y vigilando, no fuera que las trirremes de los maronitas nos atacasen de noche.

Todavía más, se dio el caso de que por la noche y de acuerdo con la estación del año hubo agua, truenos y viento huracanado (pues esas fechas estaban bajo el ocaso de las Pléyades), de lo que ¿qué desánimo, jueces, no creéis que cayó sobre los soldados?, ¿cuánta deserción no hube yo de sufrir a continuación una vez más, pues mis antiguos marinos se hallaban sumamente fatigados y recibían corta ayuda, cuanta yo podía dispensar a cada cual, además de lo que tenían de mi parte desde antes, tomando préstamos, puesto

que el estratego no les daba ni el alimento suficiente para el día? Había sido prestado por mí un servicio suplementario de trierarco de tres meses, y todavía este sujeto no venía a responsabilizarse de la nave, sino que yo seguía contratando marineros en lugar de los desertores tomando dinero a préstamo.

Pues bien, sólo a este sujeto, entre los otros sucesores, no le queda excusa por la que no vino antes a hacerse cargo de la nave. En efecto, el pentecontarco Euctemon, como hubiera sido enviado desde el Helesponto a casa por haber caído enfermo, cuando hubo llegado y oído que este tipo había sido designado sucesor mío, sabedor de que el plazo de mi trierarquía había expirado y yo ya estaba desempeñando un servicio suplementario de trierarco, después de haber tomado consigo a Dinias, mi suegro, se dirige a él en el mercado de muestras. Le exhortó a que cuanto antes zarpara para hacerse cargo de la nave, pues eran muchos los gastos que cada día se efectuaban, además de la asignación de alimentos que era librada con destino al navío por el estratego, explicándole con detalle las pagas que mensualmente se satisfacían a los remeros, a los soldados de marina, a los marineros que él mismo contrató en Lámpsaco, y a quienes posteriormente embarcaron en lugar de los desertores y, además, el suplemento que añadí a cada uno de mis antiguos nautas porque me lo pidió, puesto que el plazo de mi trierarquía había transcurrido, y cuantos otros gastos se realizaban a diario en la nave; pues no carecía de experiencia; ya que por mediación suya, cuando era pentecontarco, se compraban los víveres y se efectuaban los gastos.

Respecto de los aparejos le dijo que yo tenía los míos y ninguno del Estado; «así pues, decía, piensa en convencerle, o zarpa con tus propios aparejos. Pero creo, añadió, que él no tendrá problemas contigo; pues debe dinero allí, que guerrá liquidar con el precio de los aparejos». Habiendo oído eso este sujeto de Euctemon y de Dinias, mi suegro, respecto de lo que le decían nada responde, pero contaban que, después de haber soltado una carcajada, dijo: «Ha poco que el ratón prueba la pez, pues quería ser ateniense»[14]. Pues bien, como no hiciera caso, a pesar de haber oído a Euctemon y Dinias, de nuevo se dirigen a él, posteriormente, Pitodoro de Acamas y Apolodoro de Leuconeo, que eran familiares y amigos míos, y le exhortaron a que partiese a hacerse cargo de la nave, pues era mi sucesor, y respecto de los aparejos le comunicaron que los tenía todos míos y ninguno del estado: «si, pues, quieres utilizar aquéllos, deja, dijeron, un dinero aquí y no corras riesgos llevándolo allá», con el fin de liberarme la finca, dado que hubiesen pagado a Arquéneo y Trasíloco las treinta minas. En cuanto al desgaste de los aparejos, estaban dispuestos a firmarle un documento y ser ellos mismos garantes por mí de que tendría lo que tuviesen los otros trierarcos en relación con sus sucesores. Pues bien, en prueba de que digo verdad en todo eso, os leerá los testimonios relativos a estos hechos.

### **TESTIMONIOS**

Además, a partir de numerosos indicios pienso demostraros que Policles ni pensaba aquí recibir de mí el navío, ni tampoco, cuando por vosotros y vuestro decreto fue forzado a partir en busca de la nave, al llegar quiso aceptármela. En efecto, después de que hubo arribado a Tasos este sujeto, prestando ya mi cuarto mes de servicio suplementario de trierarco, después de haber tomado conmigo como testigos el mayor número de ciudadanos que pude, a los soldados de infantería de marina y a la dotación de remeros, yo me dirijo a él en Tasos, en el ágora, y le exhorté a que recibiese de mí la nave, pues era mi sucesor, y me satisficiera los gastos del tiempo de servicio suplementario de trierarco que había sido prestado. Quería calculárselos uno por uno, mientras a mi lado estaban como testigos de lo gastado los marineros, los soldados de marina y la dotación de remeros, con objeto de que, si hacía alguna oposición, inmediatamente le redarguyera.

En efecto, habían sido anotados por mí con tanta exactitud, que no sólo tenía registrados los gastos en sí, sino también dónde fueron realizados y en qué de lo que se hacía, cuál era el precio, de qué país la moneda y a cuánto ascendía el cambio para el dinero, a fin de que me fuese posible mostrarlo al sucesor en caso de que considerase que se le computaba alguna falsedad. Inclusive estuve dispuesto a calcularle lo gastado mediante un juramento. Mas, como yo le hiciese ese requerimiento, me respondió que no le importaba nada de lo que yo decía. En esto un ordenanza que venía de parte del estratego diome la orden de hacerme a la mar, a mí, no a éste, mi sucesor, cuya liturgia ya era obligatoria; la razón de eso os la expondré cuando avance mi discurso.

Entonces, pues, me pareció conveniente hacerme a la mar y navegar hacia donde mandaba; mas cuando hube regresado nuevamente a Tasos, tras haber remolcado los cargueros hasta Estrime, adonde el estratego ordenó, después de que hube rogado a los marineros, a los soldados de infantería de marina y al equipo de remeros, que permaneciesen en la nave y desembarcado yo, me dirijo a la casa en la que se hospedaba el estratego Timómaco, pues quería transmitir a Policles, aquí presente, el navío completamente equipado delante de aquél. Pues bien, encuentro allí a este sujeto, a los trierarcos, a los

sucesores y algunos otros ciudadanos y, habiendo entrado inmediatamente, le expuse mis razones y exigí que me recibiese la nave y reembolsara los gastos del tiempo de servicio suplementario de trierarquía prestado y, respecto de los aparejos, le pregunté si se haría cargo de ellos o había venido con los suyos propios a ponerse al frente del navío.

Como yo le hiciera este requerimiento, me preguntó por qué yo solo entre los trierarcos tenía aparejos propios y si la ciudad no conocía a algunos que pudieran aportar aparejos para las naves de suerte que ella no los proporcionara. «¿O es que tú solo entre los trierarcos, dijo, has superado tanto en riqueza a los demás, como para tener aparejos propios y adornos bordados de oro? ¿Quién, pues, podría aguantar, añadió, tu locura y despilfarro, una tripulación corrompida y acostumbrada a percibir por adelantado mucho dinero, a disfrutar de exenciones en los servicios normales en la nave y a lavarse en sala de baño, unos soldados de marina y un equipo de remeros enervados por abundante soldada, y pagada enteramente? Has sido, prosiguió, un maestro de vicios en el ejército y eres, en parte, culpable de que para los otros trierarcos sean peores los soldados, pues buscan lo mismo que los que contigo están; hubieras debido hacer, sin duda, lo mismo que los demás trierarcos.»

Como él dijera eso, le respondí que yo no tomé los aparejos del arsenal por esta razón, «porque tú los dejaste inutilizables<sup>[15]</sup>. Pero, si quieres, toma éstos; si no, prepárate aparejos. Respecto de los marineros, soldados de marina y equipo de remeros, si dices que por mí ellos han sido corrompidos, cuando te hayas hecho cargo de la trirreme disponte tú mismo marineros, soldados de marina y equipo de remeros que naveguen contigo sin haber cobrado nada. Mas toma la nave, que yo ya no debo ser trierarco, pues el plazo de mi trierarquía ha expirado y, además, he prestado un servicio suplementario de trierarco de cuatro meses». En diciendo yo eso, me responde que su cotrierarco no había venido a la nave: «así pues, no me haré cargo yo solo de la trirreme». Pues bien, en prueba de que digo verdad en esto ante vosotros, de que en el ágora me respondió lo de antes, que no le importaba nada de lo que yo decía, y de que en la casa en donde se albergaba Timómaco, que él solo no se haría cargo de la nave, os leerá los testimonios de estos hechos.

### **TESTIMONIOS**

Pues bien, a continuación, jueces, como este sujeto no quisiera sucederme en la nave, ni pagarme los gastos del tiempo de servicio suplementario de trierarco prestado, y el estratego me ordenara zarpar, llegado hasta él en Tasos, en el puerto, delante del estratego, estando la trirreme equipada, le dije cosas que no eran justas, sino ventajas suyas, pero que me era forzoso decir a tenor de las circunstancias presentes, «puesto que tú dices, Policles, que tu cotrierarco no ha venido, yo le cobraré, si puedo, los gastos del tiempo de servicio suplementario de trierarquía prestado, de los cuatro meses; pero tú, responsabilizado primero de la nave, presta el servicio de trierarco durante el tiempo tuyo, los seis meses; luego, si en esto te llega el cotrierarco, se la entregarás cuando hayas prestado tu liturgia, pero si no, nada irreparable sufrirás por haber desempeñado un servicio suplementario de trierarco durante dos meses. Si yo, aunque había prestado la liturgia el tiempo mío y el de mi cotrierarco, desempeñé un servicio suplementario de trierarco en nombre vuestro, tú, que nada has gastado, ¿no querrás servir tu liturgia, responsabilizado de la nave, durante tu plazo, ni tan siquiera pagar los gastos?» Como yo dijese esto, me respondió que estaba diciendo tonterías. Y el estratego me ordenó embarcar en el navío y hacerme a la mar con él. Pues bien, en prueba de que respondió eso, léeme el testimonio.

### **TESTIMONIO**

Quiero también exponeros un indicio para que veáis que he sido notoriamente perjudicado. En efecto, por el mismo tiempo fueron instituidos, como sucesores de Hagnias y Praxicles, Mnesíloco de Peritedas y Frasiérides de Anaflisto. Como no hubiese venido a la nave Frasiérides, Mnesíloco, llegado a Tasos, asumió de Hagnias la trirreme, pagó a Hagnias el servicio suplementario de trierarquía por el tiempo en que lo desempeñó en nombre de ellos, cuanto le convenció, alquiló de Hagnias los aparejos y él, personalmente, se puso a servir como trierarco. Posteriormente, quienes vinieron de parte de Frasiérides satisficieron a Mnesíloco su parte en los gastos y, durante el tiempo restante, colaboraron en cuantos gastos hacían falta en la nave. Léeme el testimonio de estos hechos.

### **TESTIMONIO**

Pues bien, posiblemente, jueces, estáis ansiosos de escuchar por qué razón el estratego no obligaba a este sujeto a tomar la nave, puesto que había venido como sucesor mío en ella y eran tan severas las leyes. Quiero ahora acerca de esto informaros claramente de la razón. En efecto, Timómaco, jueces, en primer lugar quería disponer de una trirreme bien equipada para todo. Sabía, ciertamente, que este sujeto, cuando la hubiera tomado a su cargo, iba a desempeñar mal la trierarquía: no dispondría, en efecto, de contribución para el equipo, ni de soldados de marina ni de dotación de remeros, pues nadie se le quedaría. Incluso, además de esto, siempre que le ordenara zarpar sin darle dinero, no se le haría a la mar como yo, sino que le plantearía problemas. Amén de eso, recibe en préstamo de él treinta minas a condición de que no le obligase a hacerse cargo de la nave. Mas, por qué motivos fundamentalmente, indignado conmigo, me vejaba y nunca me dio razón ni siquiera de una sola cosa, quiero exponéroslos con claridad, para que veáis que vo, ni mi comodidad ni la fuerza de aquél, las estimaba en más que al pueblo de los atenienses y sus leyes en aquel tiempo, sino que aguantaba ser injuriado con hechos y vejado con palabras, cosas que me fueron mucho más gravosas que los gastos.

En efecto, como se produjeran en Tasos demoras de la flota, llega desde Metone de Macedonia a Tasos un navío ligero con un hombre y unas cartas de parte de Calístrato para Timómaco, en las que estaba escrito, según supe yo posteriormente, que le enviara una trirreme, la que mejor navegase, para que viniera él a su presencia. Inmediatamente, pues, al día siguiente, con el amanecer, habiendo venido el ordenanza, me comunicó que llamara a los marineros a la nave. Cuando hubo sido tripulada, embarca Calipo, el hijo de Filón, de Exone, y le dice al piloto que emprenda navegación hacia Macedonia. Cuando hubimos llegado a cierta plaza en el continente frontero, un emporio de los tasios, y, desembarcados, preparábamos la comida, me viene uno de los marineros, Calicles, hijo de Epítrefes, de Tría, diciendo que quería contarme un asunto mío. Como yo se lo hubiese rogado, dice que deseaba corresponderme con su agradecimiento, en la medida en que pudiera, por lo que yo le di cuando él se hallaba en apuros: «Pues bien, ¿sabes tú dijo— con qué objetivo haces esta travesía y hacia dónde?» Habiéndole respondido yo que no lo sabía, «pues yo —añadió— te lo diré; y, en verdad, cuando lo hayas oído, debes tú decidir correctamente. En efecto, vas a conducir —prosiguió— a un hombre proscrito, contra quien los atenienses votaron por dos veces la muerte, a Calístrato, desde Metone hasta Tasos, junto a su cuñado Timómaco, según yo —continuó diciendo— he sabido por los

criados de Calipo. Tú, pues, si eres sensato, no permitirás que ningún desterrado embarque en la nave; pues las leyes no lo permiten».

Después de que hube oído yo esto a Calicles, me dirijo a Calipo y le pregunto hacia dónde dirige la navegación y a por quién. Como él se me hubiera mofado y lanzado amenazas que vosotros no podríais ignorar (no sois, en efecto, inexpertos respecto del carácter de Calipo), le digo: «Oigo que tú navegas a por Calístrato. Pues bien, yo no llevaré a ningún proscrito ni navegaré en su busca; pues las leves no permiten que se acoja a ningún desterrado, o bien ordenan que quien haya acogido a los proscritos incurra en las mismas penas. Así pues, regresaré nuevamente junto al estratego, a Tasos.» Y cuando hubieron embarcado los marineros, digo al piloto que emprenda travesía en dirección a Tasos. Como se opusiera Calipo y ordenara que siguiese navegación hacia Macedonia, adonde ordenó el estratego, le responde Posidipo, el piloto, que el trierarco de la nave era yo y el responsable, y que la paga la recibía de mí; navegaría, pues, hacia donde yo ordenaba, hacia Tasos, junto al estratego. Llegados nosotros al día siguiente a Tasos, me manda ir Timómaco al lugar en donde se hospedaba, fuera de la muralla. Temiendo yo que, calumniado por Calipo, fuese arrestado, por mi parte no obedezco, sino que digo al ordenanza que, si quería decirme algo, estaría en el ágora, pero con él envío a mi servidor para que, si me daba alguna orden, en habiéndola oído, me la comunicase. Por estas razones, jueces, que ante vosotros he expuesto, Timómaco no obligaba a este sujeto a hacerse cargo del navío, y, además, porque quería también él utilizar la nave que mejor navegaba. En efecto, respecto de la trirreme de Trasíloco de Anagirunte, a bordo de la cual navegaba él, logró convencer a Trasíloco de que arrendase la trierarquía a Calipo, con objeto de que Calipo, siendo el plenipotenciario de la nave, trajese a Calístrato; en tanto él, embarcado en mi navío, hacía un periplo por doquier, hasta que llegó al Helesponto.

Cuando ya no tuvo necesidad de trirremes, habiendo hecho subir a bordo de mi nave a Licino de Palene, como comandante, y ordenándole que cada día diera un dinero a los marinos, me mandó que emprendiese travesía de regreso a casa. Pues bien, cuando, mientras navegábamos de retorno a casa, estuvimos en Ténedos<sup>[16]</sup>, como Licino, a quien dio la orden Timómaco, no diera a los marineros la asignación para alimentos (pues decía que no tenía, pero que la obtendría de Mitilene), y los soldados no tuvieran nada con que hubiesen podido aprovisionarse, y ayunos no habrían podido remar, habiendo tomado nuevamente yo testigos de entre los ciudadanos, llegado hasta Policles, aquí presente, en Ténedos, le exigí que recibiera el navío, pues era mi sucesor, y

pagase los gastos de mi servicio suplementario de trierarco, que yo hice durante el tiempo que llevaba prestando dicho servicio por él, a fin de que para él no fuera un pretexto de defensa ante vosotros el que yo, que era un ambicioso de gloria, no quería transmitirle la nave por esta razón, para que pudiera regresar a casa a bordo de un navío que navegaba bien y os mostrara mis gastos. Como no quisiera él tomarla a su cargo y los marineros pidieran dinero para mercarse las provisiones, nuevamente me dirijo a él con testigos y le pregunté si vino con dinero para sucederme en la nave, o no. Como hubiese respondido que había venido con dinero, le pedí que me hiciera un préstamo, tomando como garantía los aparejos del navío, a fin de que pudiera repartirlo entre los marineros y traer acá la nave, puesto que, aun siendo mi sucesor, no quería hacerse cargo. En dirigiéndole vo ese ruego, me contestó que no me prestaría ni lo más mínimo. Yo, pues, de unos huéspedes de mi padre de Ténedos, Cleanacte y Epérato, tomé un préstamo y di a los marineros la asignación de alimentos; pues, por ser hijo de Pasión y haber tenido él vínculos de hospitalidad con muchos y gozado de crédito en la Hélade, no tenía yo dificultades en recibir préstamos, donde y cuando los necesitara. Pues bien, en prueba de que digo en esto verdad ante vosotros, os presentaré los testimonios de estos hechos.

### **TESTIMONIOS**

Pues bien, los testimonios que os pude aportar de cuantos fueron testigos presenciales de que muchas veces quise transmitir la nave a Policles, y de que éste no quiso aceptarla, os los ha leído; además, también a base de indicios suficientes os he demostrado por qué se negaba a hacerse cargo del navío. Pero quiero que os sea leída la ley acerca de los sucesores<sup>[17]</sup>, para que sepáis que, aun siendo tan graves las sanciones en caso de que uno no acepte la nave en el tiempo establecido, no sólo me menospreció a mí, sino también a vosotros y a las leyes. Y por culpa de este sujeto todo ha sido infructuoso para la ciudad y los aliados; pues ni vino a hacerse cargo de la nave a tenor de ley ni, cuando hubo llegado, quiso sucederme; yo, en cambio, os presté la liturgia durante el tiempo mío y el de mi cotrierarco y, cuando me hubo transcurrido el plazo de trierarquía, puesto que el estratego me ordenaba navegar hacia Hierón escolté el trigo para el pueblo, a fin de que lo tuvierais en abundancia para comprarlo y nada os faltase por mi parte, y en cuantas otras cosas quiso el estratego utilizarme a mí o a la trirreme me ofrecí a él, no sólo gastando mi fortuna, sino también arriesgando mi vida navegando en su compañía, aunque mis asuntos familiares habían llegado a tal situación en la ocasión de entonces, que vosotros, si los hubieseis oído, os habríais compadecido.

Ciertamente, mi madre estaba enferma y estuvo a la muerte cuando yo me hallaba ausente, de modo que no podía ya ayudarme en mis arruinados negocios sino un poco. En efecto, en el sexto día después de que hube regresado, ella, tras haberme visto y hablado, exhaló su espíritu, cuando ya no era dueña de sus bienes como para darme cuanto quería<sup>[18]</sup>. Pero antes muchas veces me mandaba llamar rogando que viniese personalmente, si no era posible con la trirreme. Mi mujer, a quien vo tengo en muchísima estima, estuvo en cama sin fuerzas mucho tiempo en mi ausencia; los niños, pequeños, la hacienda, bajo el peso de las deudas; la tierra no sólo no produjo fruto alguno, sino que incluso el agua en aquel año, como todos sabéis, faltó de los pozos, de suerte que no creció una legumbre en el huerto; los prestamistas, cuando hubo transcurrido el año, venían a por sus intereses, si uno no les pagaba a tenor de los contratos. Enterándome de esto verbalmente por quienes llegaban, y de otras cosas también a través de cartas de mis familiares, ¿qué animo creéis que yo tenía, o cuántas lágrimas derramaba, reflexionando, por un lado, acerca de mis dificultades presentes y, por otro, anhelando ver a mis hijos, a mi mujer y a mi madre, a la que yo no tenía muchas esperanzas de encontrar viva? ¿Qué es más dulce que esto para un hombre, o por qué uno desearía seguir viviendo, privado de esos bienes?

Pues bien, aunque tales habían resultado mis asuntos, no estimé en más mis propios intereses que los vuestros, sino que consideraba que debía ser más fuerte que los fondos que se me consumían, los negocios de casa que estaban descuidados, mi mujer y mi madre enferma, de manera que nadie me acusara de haber abandonado el puesto y sido la trirreme inútil para la ciudad. A cambio de esto os ruego ahora a todos que, del mismo modo que yo os hice mi persona disciplinada y provechosa, así también vosotros hoy, puesto vuestro cuidado en mí y recordando todo lo que expuse ante vosotros, los testimonios que presenté y los decretos, me auxiliéis a mí, que soy la víctima de la injusticia, impongáis un castigo en bien de vosotros mismos y hagáis pagar lo gastado por causa de este sujeto. O ¿quién estará dispuesto a trabajar celosamente por vosotros, cuando vean que no hay agradecimiento de parte vuestra para los buenos y disciplinados, ni castigo para los malvados y renuentes? Pero os leerá también la ley y los gastos del tiempo en que presté mi servicio suplementario de trierarco en vez de este individuo, uno por uno, y los que abandonaron la nave, con cuánto dinero huyó cada uno y a dónde, para que sepáis que ni ahora digo mentira alguna ante vosotros, ni tampoco en el tiempo pretérito, y que considero que debo prestaros las liturgias durante el tiempo fijado por las leyes, pero también castigar en vuestra audiencia, después de haber demostrado que cometen delito, a quienes os desprecian a vosotros y a las leyes y no quieren obedecer las normas. Sabed bien que no castigaréis a Policles más por mis propios intereses que por los de vosotros mismos, y que no solamente pondréis cuidado en los trierarcos que han servido, sino también previsión respecto de los futuros, de suerte que ni quienes presten la liturgia se desanimen, ni los sucesores menosprecien las leyes, sino que partan hacia las naves cuando hayan sido designados. Una vez que hayáis ponderado estas consideraciones, debéis vosotros fallar correcta y justamente en todos los casos.

Por otra parte, gustosamente os preguntaría, jueces, qué criterio tendríais sobre mí si, por haber transcurrido el plazo y no haber venido este sujeto en busca de la nave, no hubiera prestado yo un servicio suplementario de trierarco, aunque me lo ordenara el estratego, sino que hubiese partido en navegación de retorno. ¿Acaso no os habríais indignado conmigo y considerado que había cometido un delito? Pues bien, si entonces os hubierais irritado conmigo porque hubiese prestado la trierarquía no suplementariamente, ¿cómo no va a ser justo que ahora vosotros obliguéis a este sujeto, al que no recibió en sucesión la nave, a pagarme los gastos que yo hice por él?

Por otra parte, en prueba de que no sólo a mí no me relevó en la nave, sino que también antes, siendo cotrierarco de Eurípides y teniendo ellos un contrato por el que cada uno navegaría los seis meses, cuando Eurípides hubo partido y transcurrido el tiempo, no le recibió en sucesión el navío, leerá el testimonio.

### **TESTIMONIO**

# LI

# SOBRE LA CORONA DE LA TRIERARQUÍA

# INTRODUCCIÓN

Discurso de tono netamente demosténico, su carácter es político más que privado. El orador, coronado ya por el celo que había demostrado siendo el primero en fondear su trirreme en el muelle, en esta *diadikasía* pretende recibir otra corona decretada por el pueblo a favor del trierarco que mejor hubiese equipado su navío. Ésta es la razón por la cual hace toda suerte de consideraciones acerca de su irreprochable conducta en el desempeño de la liturgia, al tiempo que denuncia las viciadas actuaciones de muchos ciudadanos en la prestación de servicios públicos, y se extiende en críticas directamente dirigidas a los politicastros que, sobornados, se dedican a manipular la buena fe del pueblo de Atenas. Son éstas unas notas que recuerdan las arengas y discursos políticos del peanieo.

En cuanto a la fecha y autor, parece que la trierarquía de que se habla es la desempeñada por Demóstenes en 359 a. C., y que el mismo orador pudo muy bien haberlo compuesto y pronunciado<sup>[1]</sup>.

#### **ASUNTO**

Como numerosas e importantes razones instasen a los atenienses a equipar trirremes y ocuparse de su poderío en el mar, se promulga un decreto relativo a los trierarcos, por el cual el que presentase la nave equipada primero que los demás recibiría una corona, y, por otro lado, quien no hubiera llevado al muelle el navío antes del día de luna vieja y nueva, que es el último del mes, sería arrestado. El muelle era una construcción avanzada en el puerto para el fondeo y también para la concentración de los marineros. Pues bien, Apolodoro, el hijo de Pasión, que llevó su nave el primero, recibió la corona. Mas, habiéndose propuesto nuevamente un examen de quién equipó mejor la trirreme, Apolodoro pretende que también se le corone por eso.

Si el decreto ordenara, consejeros, conceder la corona a aquel a quien los más apoyasen con su voz, insensato sería si pretendiera recibirla, puesto que Cefisódoto solo me ha apoyado, y a éstos, en cambio, muchísimos. Pero, en realidad, el pueblo ordenó al tesorero que la concediera al primero que hubiese preparado la trirreme, y esto lo he hecho yo; por eso afirmo que debo ser coronado yo. Mas, de estos sujetos me admira que, aun habiéndose desentendido de la trirreme, se hayan pertrechado de oradores, y me parece que se han equivocado en todo el asunto y creen que vosotros estáis agradecidos, no a quienes hacen lo que se debe, sino a los que lo dicen, opinando respecto de vosotros no del mismo modo que vo. Y precisamente por eso mismo con justicia podríais ser más benévolos conmigo; pues es evidente que yo os considero mejor que estos sujetos. En todo caso, sería preciso, atenienses, y también justo fuera, que quienes creen que deben recibir de vosotros la corona se mostraran dignos de esa recompensa, no que hablaran mal de mí. Mas, puesto que, habiendo dejado a un lado aquello, hacen esto último, demostraré que mienten ellos en ambos aspectos, en los elogios que hicieron de sí mismos y en cuantas maledicencias dirigieron contra nosotros, y a partir de las mismas acciones de una y otra parte.

En efecto, como hubieseis vosotros preparado un decreto por el que a quien no hubiera fondeado la nave en el muelle antes del día de luna vieja y nueva lo arrestaríais y entregaríais a un tribunal, y ratificado estas disposiciones, yo fondeé, y por eso recibí de vosotros una corona, pero éstos ni siquiera las botaron, de suerte que reos son de prisión. ¿Cómo, pues, no cometeríais una acción completamente fuera de lugar si, a quienes permitieron que sobre sí mismos haya recaído tal sanción, a ésos vosotros los coronarais manifiestamente? Además, respecto de los aparejos, cuantos debe la ciudad proporcionar a los trierarcos, yo hice los gastos de mis fondos particulares, y de los públicos no tomé nada, pero éstos han utilizado los vuestros, y de los suyos no han aportado nada con este fin. Incluso tampoco podrían decir al menos que iniciaron las maniobras antes que yo; pues antes de que estos sujetos hubieran tocado tan sólo su trirreme por mí había sido equipada, y todos visteis mi nave maniobrando. Aún más, conseguí el mejor equipo de remeros, porque les di muchísimo más dinero. Y si éstos lo tuvieran peor que nosotros, no sería nada sorprendente; pero, en realidad, no lo han contratado de ninguna clase, aunque en sus réplicas hablan de uno superior. Y en verdad, ¿cómo van a tener derecho a completar esa dotación posteriormente y a recibir ahora la corona como si hubiesen aportado el equipo los primeros?

Considero, pues, que vosotros sabéis que con suma justicia podríais coronarme, aunque yo no lo hubiese dicho. Por otra parte, que a ellos solos no les asiste derecho a hablar de la corona, quiero demostrároslo. En efecto, ¿a partir de dónde os será claro sobre todo? A partir de lo que ellos mismos han hecho; pues han dado en arriendo la liturgia después de haber buscado quien quisiera desempeñar la trierarquía por el mínimo precio. Y verdaderamente, ¿cómo no va a ser injusto haber rehuido los gastos y, por otra parte, pretender participar de los honores que como consecuencia de aquéllos nacen? ¿Y acusar de no haber fondeado entonces la nave a quien la ha arrendado, y pediros ahora que les estéis agradecidos por lo bien que os han servido?

Además, debéis vosotros, atenienses, averiguar lo justo no sólo a partir de estas consideraciones, sino también con base en lo que antes habéis hecho a algunos que hicieron lo mismo que estos sujetos. En efecto, cuando fuisteis vencidos en la batalla naval frente a Alejandro<sup>[1]</sup>, entonces a los trierarcos que habían dado sus trierarquías en arriendo, considerándoles los culpables principales de lo sucedido, los enviasteis a la prisión, después de haber votado a mano alzada contra ellos que habían entregado las naves y abandonado el puesto. Acusaba Aristofonte<sup>[2]</sup> y juzgabais vosotros; si no hubierais tenido una cólera más moderada que la maldad de aquéllos, nada habría impedido que muriesen. Pues bien, aunque saben estos tipos que han hecho lo mismo que ellos, no tiemblan en vuestra audiencia por lo que deben sufrir, sino que hablan públicamente contra otros y piden que les coronéis. No obstante, mirad de qué modo un día podría parecer que habíais deliberado si se evidenciase que por el mismo motivo habíais condenado a muerte a unos y coronado a otros. Ciertamente, parecería que os habíais equivocado no sólo si eso hicierais, sino también si no castigaseis a quienes cometen tales acciones, teniéndolos en vuestras manos. Porque cuando hayáis permitido que se pierda alguno de vuestros bienes, en ese momento no debéis indignaros, sino cuando están a salvo vuestros intereses y veis que los puestos a su frente no ponen, por ambición, el debido cuidado para su conservación. Y ninguno de vosotros censure mi discurso porque haya considerado que es punzante, sino a los que han realizado la acción en sí, pues por su causa es tal.

Yo al menos me pregunto admirado por qué razón estos sujetos atan y castigan a los marineros que desertan, cada uno de los cuales percibe sólo treinta dracmas, mas, respecto de los trierarcos que no navegan con su nave, de los que cada uno ha recibido treinta minas para la partida, no hacéis

vosotros lo mismo. ¿Es que si uno, siendo pobre, comete delito por causa de su pobreza, incurrirá en las más graves sanciones, mas, si por ambición hace lo mismo quien es rico, conseguirá perdón? ¿Dónde se manifiesta el que todos tengamos igual derecho y democráticamente nos gobernemos<sup>[3]</sup>, si vosotros como árbitros juzgáis de ese modo estos hechos? Todavía más, a mí por lo menos me parece que es irracional que quien haya propuesto algo no a tenor de las leyes, si por tercera vez es condenado, quede parcialmente átimo en su persona, y en cambio, los que no de palabra, sino de obra han cometido ilegalidad no sufran ninguna sanción. Y ciertamente, atenienses, todos vosotros admitiréis que el ser indulgentes ante tales hechos es enseñar anticipadamente a otros a delinquir.

Quiero, además, puesto que subí a la tribuna, exponeros también las consecuencias de tales conductas. En efecto, siempre que zarpa uno que arrendó trierarquía, captura y expolia a todos los hombres y disfruta particularmente de los beneficios, pero las culpas de esos hechos las paga cualquiera de vosotros, y a vosotros solos no os es posible ir a ninguna parte sin caduceo a causa de las tomas de rehenes y represalias<sup>[4]</sup> provocadas por esos tipos; de suerte que, si uno las mirara en su realidad, descubriría que tales trirremes han partido no en servicio vuestro, sino contra vosotros. Pues del trierarco al servicio de la ciudad no se debe esperar que se enriquezca con los fondos comunes, sino que enderece con los suyos propios los gastos del Estado, si realmente vais a tener algo de lo que necesitáis. Mas cada uno de éstos zarpa convencido de lo contrario; y, en efecto, los errores de sus maneras con daños vuestros los enmiendan. Y nada de eso es ilógico. Pues habéis concedido a quienes quieren delinquir, si pasan desapercibidos, que conserven su ganancia y, si son sorprendidos, indulgencia alcancen; consecuentemente, los despreocupados de su fama gozan de licencia para hacer lo que quieran. Pues bien, de los particulares, a quienes van aprendiendo a costa de expiar sus fallos les llamamos imprevisores; mas, a vosotros, que no vigiláis aun cuando habéis sufrido muchas veces ya, ¿qué nombre os podría dar uno?

Además, justo es también hablar de los que les han apoyado con su voz. Pues tan convencidos están algunos de que tienen licencia para hacer y decir en vuestra audiencia lo que quieren, que, entre quienes entonces colaboraron en la acusación con Aristofonte y fueron duros con los que habían dado en arriendo las trierarquías, ahora algunos piden que coronéis a estos sujetos, convenciéndose a sí mismos de una de dos, o de que entonces acusaron falazmente, contra derecho, a aquéllos, o de que hoy apoyan a éstos por una

paga. Incluso os exhortan a que concedáis la gracia, como si los discursos versaran sobre un don y no sobre unos premios, o vosotros por mediación de defensores tales otorgaseis merced a quienes se despreocupan de vosotros, mas no fuera justo concederla por intervención de personas mejores a los que os sirven en lo que deben.

Además, tan poco les importa parecer equitativos y, comparado con cobrar, tan absolutamente accesorio consideran lo demás, que no sólo se atreven a hacer públicamente manifestaciones contrarias a lo por ellos antes dicho, sino que incluso ahora no hacen propuestas acordes consigo mismos, pues dicen que los marineros han de ser propios de la trirreme que ha de recibir la corona, mas respecto de los trierarcos que se han desentendido de la liturgia, os piden que les coronéis. Afirman que nadie las equipó antes que éstos, mas os exhortan a que nos coronéis en común, aunque el decreto no dice eso. Yo tan lejos estoy de aceptar esto, cuanto de haber dado en arriendo la trierarquía; pues ni podría soportar aquello, ni tampoco hice lo último. Fingen, pues, intervenir en defensa de lo justo, pero ponen más interés que cualquiera de vosotros actuando de balde, como si debieran ellos realizar acciones dignas de la paga, mas no manifestar una opinión. Y luego, como si no participaran de un régimen político común y, por ello, no fuera lícito hablar a quien quisiera, sino que tuviesen ellos ese sacerdocio particular<sup>[5]</sup>, si alguien en defensa de sus derechos habla en vuestros tribunales, lo llevan a mal y dicen que es un atrevido. Y a tan grande falta de sentido han llegado, que creen que si llaman impudente a quien ha perorado una sola vez, ellos podrán ser considerados nobles y honestos toda su vida. Sin embargo, gracias a sus discursos ante el pueblo numerosos asuntos están peor, mas por causa de los que creen que deben oponerles razones de derecho no todo se ha perdido. Pues bien, habiéndose dispuesto tales sujetos que les apoyen, y aun cuando saben que tanta maledicencia está en su contra a disposición de los que quieren decir frivolidades, no obstante decidieron intervenir en la cuestión y osaron hablar mal de otro ellos, que deberían darse por contentos al no sufrir ese mal trato.

Pues bien, de que estos sujetos sean injustos y atrevidos nadie es más culpable que vosotros; pues por medio de los oradores, de quienes sabéis que hacen eso por una paga, os enteráis de cómo hay que considerar a cada uno, vosotros no lo veis. En verdad, ¿cómo no va a ser absurdo que tengáis a estos sujetos por los más perversos de los ciudadanos y, en cambio, a quienes son por ellos elogiados les reputéis honestos? Pues, ciertamente, todo lo consiguen por sí mismos, y sólo no venden los haberes públicos por voz de

heraldo, y ordenan coronar o no coronar a quien les parece, habiéndose convertido en más fuertes que vuestras decisiones. Pero yo os aconsejo, atenienses, que no supeditéis el celo de quienes están dispuestos a gastar en servicio vuestro a la ambición de los oradores. Si no, enseñaréis a todos a atender las órdenes dadas por vosotros del modo más mezquino, y a que sean contratados con pagas especiosas los que en defensa de estos tipos mienten desvergonzadamente ante vosotros.

### LII

# **CONTRA CALIPO**

# INTRODUCCIÓN

Discurso no perteneciente a Demóstenes, pronunciado, probablemente, en el primero o segundo año siguientes a la muerte de Pasión (370 a. C.), ha sido incluido entre los atribuibles a Apolodoro, pues posee los ya conocidos defectos y cualidades comunes a todos ellos, y no es más que una contestación a la demanda de que ha sido objeto nuestro hombre en su calidad de hijo y heredero de Pasión. Como siempre, resulta interesante su lectura por las abundantes noticias acerca de la vida cotidiana ateniense: de nuevo operaciones y prácticas bancarias, enlazadas ahora con datos sobre el papel de los próxenos en las ciudades griegas.

Los hechos que refiere son, en síntesis, los siguientes: un extranjero, Licón, deposita una cantidad en el banco con orden de que, en caso de muerte del depositante, sea entregada a un tal Cefisíades. Acontece la muerte de Licón y, por tanto, el dinero pasa a manos del beneficiario designado, pese a las no muy correctas maneras de un tal Calipo, próxeno del finado. Éste, posteriormente, ejercita una acción por daños contra el banquero, invocando unos derechos que, según el discurso, parecen absurdos, y, como solía suceder en tales casos, se recurre a un arbitraje privado, que tampoco resuelve el problema por premoriencia de Pasión. El demandante prosigue luego en sus reclamaciones contra el heredero, pero esta vez ejercita una acción nueva, la díkē argyríou, por dinero, quizás con introducción de modificaciones en la demanda, y se recurre nuevamente a un arbitraje privado, cuyo fallo no acepta Apolodoro por defectos de forma, lo que es causa de que el litigio llegue hasta la justicia oficial.

# NOTA SOBRE LA EDICIÓN

Los pasajes en que no he seguido la edición de Rennie (*Demosthenis orationes*, Oxford, 1921 [reimpr. 1974]) son:

Pasaje Texto de Lectura adoptada Rennie 20 αὐτῷ αὐτοῖς (WOLF)

### **ASUNTO**

Cierto Licón, heracleota de naturaleza, era cliente de la banca de Pasión. El citado, cuando estaba a punto de zarpar en dirección a Libia, dejó un dinero depositado en poder de Pasión, según decía Pasión mientras vivía y Apolodoro dice ahora, habiéndole encargado que lo diera a Cefisíades, pero según afirma Calipo, habiéndoselo concedido graciosamente a él, porque era amigo suyo y próxeno de todos los heracleotas. Muerto Licón, el dinero fue dado a Cefisíades. Calipo, según dice Apolodoro, como no hubiera podido convencer a Pasión para que, asociado con él, conjuntamente perjudicasen al extranjero, fue contra el mismo Pasión procesándole por daños y logró trasladar la cuestión a Lisitides, quien no pronunció laudo cuando Pasión vivía. Muerto éste, nuevamente Calipo ejercita una acción por el dinero contra Apolodoro, y otra vez exigía recurrir al arbitraje de Lisitides. Apolodoro aceptó el árbitro, pero llevó el nombre de Lisitides ante el magistrado para que, según dice, juzgara después de haber prestado juramento y no favoreciese a Calipo arbitrando sin juramento. Pero Lisitides dictó laudo sin haber jurado y le condenó en el proceso. Por eso precisamente Apolodoro, que interpuso apelación<sup>[1]</sup>, comparece ante el tribunal.

No hay nada más molesto, jueces, que, cuando un hombre que goza de fama y está capacitado para hablar, se atreve a mentir y tiene abundancia de testigos. En efecto, forzoso le es al demandado no ya hablar sólo del asunto, sino también del mismo exponente, en el sentido de que no es equitativo creerle gracias a su reputación. Efectivamente, si establecéis la costumbre de confiar más en quienes están capacitados para hablar y gozan de fama, que en los más incapaces, contra vosotros mismos habréis implantado esa costumbre. Os suplico, pues que si alguna vez juzgasteis cualquier otro asunto en sí mismo, sin haber estado unidos en criterio ni con unos ni con otros, ni con los demandantes ni con los demandados, sino habiendo atendido a la justicia, así también falléis ahora. Pero os informaré desde el principio.

En efecto, el heracleota Licón, jueces, de quien habla también este mismo sujeto, era cliente del banco de mi padre, como los demás comerciantes, siendo huésped<sup>[2]</sup> de Arístono de Decelea y de Arquebíades de Lamptras y un hombre prudente. Éste, como estuviera a punto de zarpar en dirección a Libia,

tras haber arreglado cuentas con mi padre delante de Arquebíades y Frasias, ordenó que el dinero que dejaba (era esa suma de dieciséis minas y cuarenta dracmas, según yo os demostraré con toda exactitud) lo entregara a Cefisíades, diciendo que era socio suyo este Cefisíades, estando domiciliado en Esciro<sup>[3]</sup>, aunque en el presente se hallaba fuera con motivo de otro viaje de negocios. Dio orden a Arquebíades y a Frasias de que lo presentaran a mi padre y le pusieran en relación con él cuando hubiese regresado de su salida al extranjero. Todos los banqueros, siempre que un particular, cuando deposita un dinero, manda entregarlo a alguien, suelen, primero, asentar el nombre de quien hizo el depósito y el montante del dinero, y, a continuación, anotar al margen «se ha de entregar a fulano», y si conocen el aspecto del hombre a quien hay que darlo, hacer tan solo eso, asentar a quién se ha de entregar, pero si no lo conocen, anotar al margen, además, el nombre de ese que les ha de poner en contacto y presentar al hombre que ha de percibir el dinero.

Como le hubiera acontecido a este Licón una desgracia tal, que, al punto, mientras navegaba por el golfo argólico, las mercancías fueron capturadas por unos navíos piratas y conducidas a Argos y él murió herido por un dardo, de inmediato viene al banco Calipo, aquí presente, preguntando si conocían a Licón de Heraclea. Como hubiese respondido Formión, aquí presente, que le conocían, «¿Acaso era cliente vuestro?», y dijo Formión: «Pero ¿por qué lo preguntas?» «¿Por qué? Yo te lo diré —añadió—. Aquél ha muerto y, casualmente, yo soy el próxeno de los heracleotas. Te pido, pues, que me muestres los libros, para que me entere de si ha dejado algún dinero; pues por fuerza me he de ocupar de todos los heracleotas.» Habiéndole oído Formión, jueces, se los enseñó inmediatamente, de momento. Como le hubiera mostrado la documentación, después de haberla leído él y ningún otro, y visto que estaba escrito en ella: «Licón, heracleota, mil seiscientas cuarenta; hay que entregarlas a Cefisíades; Arquebíades de Lamptras presentará a Cefisíades», partió, alejándose en silencio, y durante más de cinco meses no hizo mención ninguna. Como hubiera regresado Cefisíades después de estos hechos, llegado a la banca y reclamado los dineros, presentes, jueces, Arquebíades y Frasias, a quienes Licón puso en contacto con mi padre y ordenó indicarle quién era Cefisíades cuando hubiese venido, presentes también otros, luego de haberle contado las dieciséis minas y cuarenta dracmas, se las entregó Formión, aquí presente. En prueba de que digo verdad, os leerá los testimonios de todos estos hechos.

### **TESTIMONIOS**

Que verdad entera dije ante vosotros, jueces, lo habéis oído a los testimonios. Por otra parte, llegado mucho tiempo después a presencia de mi padre, Calipo, aquí presente, en la ciudad, le preguntó si ya había regresado Cefisíades, a quien estaba escrito que entregara el dinero depositado por el heracleota Licón. Como hubiese respondido mi padre que sí lo creía, pero que si quería bajar al Pireo, sabría la verdad exacta, «De veras, ¿sabes, dijo, qué es, Pasión, lo que te estoy preguntando?» (Y ;por Zeus, por Apolo y por Deméter!, no mentiré ante vosotros, jueces, sino que os expondré lo que oí a mi padre.) «Te es posible, añadió, hacerme un beneficio y no sufrir daño ninguno tú. En efecto, soy, casualmente, próxeno de los heracleotas y tú preferirías, según pienso yo, que el dinero lo cobrara yo mejor que el hombre ese, el meteco que habita en Esciro y no se merece ninguna consideración. Ha pasado algo así: Licón es persona sin hijos y no dejó heredero ninguno en casa, según yo sé. Además de esto, después de que hubo sido llevado herido a Argos, al próxeno de los heracleotas, el argivo Estrameno, le ha hecho donación de las mercancías que fueron llevadas con él. Así pues, capacitado estoy también yo mismo para pretender cobrar sus bienes de aquí; pues considero que tengo derecho a poseerlos. Tú, pues, si, por caso, no los ha retirado, di que yo los reivindico, si viene Cefisíades. Si, a su vez, los ha retirado, di que yo con testigos exigí que ponga en claro las sumas o quien las haya percibido, y si alguien quiere arrebatármelas, que se las arrebate a quien es próxeno.» Cuando hubo terminado de hablarle, «Yo —dijo mi padre quiero complacerte (pues estaría loco, si no), pero de tal manera, Calipo, que no parezca que soy un mal sujeto, ni me irrogue ningún daño como consecuencia del hecho. Así pues, decir eso a Arquebíades, a Arístono y al mismo Cefisíades no me importa; ahora bien, si, cuando yo se lo haya dicho, ellos no quieren hacer eso, tú mismo dialoga ya con ellos.» «Indudablemente —respondió este sujeto—, Pasión, si tú quieres, les obligarás a hacer eso.»

Lo que fue dicho, jueces, por ese tipo a mi padre, y por éste a Arquebíades y Cefisíades, porque se lo pidió él y por complacerle, es esto, a partir de lo cual poco a poco se ha conformado este proceso. Con referencia a ello yo estuve dispuesto a darle ese que es el más grave juramento, de que realmente yo se lo oí a mi padre. Pero este sujeto, el que pretende ser creído por vosotros como si verdad dijese, luego de haber dejado transcurrir tres años después de que, tras hablar por vez primera mi padre con Arquebíades y los otros amigos de Cefisíades, éstos se hubieran negado a conceder atención a

Calipo y a lo que él decía, cuando se hubo dado cuenta de que mi padre estaba ya imposibilitado, apenas subía a la ciudad y perdía su ojo, ejercita contra él una acción, no, ¡por Zeus!, no como ahora, por dinero, sino por daños, habiéndole acusado de causarle daños entregando a Cefisíades el dinero que dejó depositado en su poder el heracleota Licón, a pesar de haber acordado no hacer su entrega sin su consentimiento. Mas, después de haberla ejercitado, retirole al árbitro la documentación y requirió de aquél que recurriese al arbitraje de Lisitides, compañero suyo, de Isócrates y de Afareo<sup>[4]</sup>, y conocido de mi padre. Como hubiese accedido mi padre, durante el tiempo en que vivió mi padre, aunque Lisitides tenía estrechas relaciones con éstos, empero no se atrevió a cometer ninguna injusticia contra nosotros. No obstante, tan desvergonzados fueron algunos de los familiares de este tipo, que osaron deponer que Calipo ofreció a mi padre el juramento y mi padre no quiso jurar en presencia de Lisitides, y piensan convenceros de que Lisitides, que era amigo íntimo de Calipo y juzgaba el arbitraje, habría vacilado en dictar inmediatamente laudo condenatorio contra mi padre, toda vez que mi padre se negaba a ser su mismo juez. De que yo digo verdad y éstos mienten, en primer lugar séaos un indicio esto mismo, que le habría condenado Lisitides y que yo sería perseguido en un proceso por desposesión<sup>[5]</sup>, pero no por dinero; además de esto, a quienes estuvieron presentes cada vez con mi padre en las reuniones con este tipo, que tenían lugar ante Lisitides, os los presentaré yo como testigos.

### **TESTIGOS**

Que, aun cuando entonces no requirió a mi padre para que prestase juramento, ahora, cuando ya está muerto, miente contra él y también contra mí presenta a sus familiares que con facilidad deponen falsedades, por los indicios y por este testimonio os es fácil saberlo. Por otra parte, en prueba de que yo, en representación de mi padre, quise ofrecerle el juramento que la ley prescribe en caso de que alguien que reclame a un muerto procese a su heredero, a saber, de que no me parecía ni que mi padre hubiera acordado entregarle a él el dinero que dejó Licón, ni tampoco que hubiese sido él puesto en relación con mi padre por Licón; y de que también Formión (quiso jurar) que personalmente hizo cuentas con Licón en presencia de Arquebíades y le fue ordenado entregar el dinero a Cefisíades, y a Arquebíades que le presentara a Cefisíades, y que, cuando Calipo fue por vez primera al banco, diciendo que había muerto Licón y él exigía ver los libros, por si el extranjero

había dejado dinero, como le hubiese mostrado inmediatamente los libros, después de que hubo visto él personalmente que estaba escrito que lo entregara a Cefisíades, se marchó alejándose en silencio, sin que hubiera hecho reivindicación ni dirigídole prohibición acerca del dinero, os leerá ambos testimonios relativos a estos hechos, y también la ley.

### **TESTIMONIOS. LEY**

Adelante; ahora, jueces, os demostraré que Licón no tenía relación con Calipo; pues creo que también eso está a mi favor frente a la fanfarronería de este sujeto, que dice que gratuitamente le fue legado ese dinero por Licón. En efecto, éste, que concedió un préstamo marítimo de cuarenta minas a Megaclides de Eleusis y a su hermano Trasilo para un viaje a Ace<sup>[6]</sup>, como ellos hubieran cambiado de opinión y decidido no navegar allá ni correr riesgos, habiendo presentado una reclamación, pues consideraba que había sido engañado, tuvo diferencias con Megaclides acerca de los intereses y le demandó, porque quería recuperar el préstamo. Pero, aunque la negociación relativa a tan elevada suma se hizo muy larga, Licón jamás en ninguna parte llamó a su lado a Calipo, y sí a Arquebíades y a los amigos de Arquebíades; y el que los puso de acuerdo fue Arquebíades. En prueba de que digo verdad, os presentaré como testigos de estos hechos al propio Megaclides.

### **TESTIMONIO**

Evidente es, jueces, que Licón mantenía tan estrechas relaciones con Calipo como para no haberle llamado a su lado con objeto de que defendiese sus negocios ni hospedádose jamás en su casa. Y al menos los parientes de este tipo no se han atrevido a dar fe de esto solamente, de que en su casa se hospedaba aquél, pues sabían bien que por medio del tormento se obtendría de los esclavos inmediatamente la refutación, si decían una mentira semejante. Pero quiero también exponeros un indicio de importancia capital, con el que os será claro, según yo pienso, que ha mentido en todo ante vosotros. En efecto, para Licón, jueces, si realmente le hubiera apreciado, mantenido estrechas relaciones con él, según dice este sujeto, y querido donarle gratuitamente el dinero, si sufría algún percance, ¿acaso no hubiese sido más honorable dejar directamente en manos de Calipo el dinero, que, a salvo, habría recuperado correcta y justamente de quien era su amigo y

próxeno, y, si padecía alguna desgracia, donado directamente, como habría sido su deseo, o depositarlo en el banco? Yo creo, en efecto, que aquello hubiese sido más justo y generoso. Pues bien, no hay evidencia de que haya hecho nada de eso, de suerte que tenedlo como indicio, sino de que lo hizo asentar a favor de Cefisíades y dio orden de entregárselo.

Todavía más, considerad este hecho, jueces, que Calipo era conciudadano vuestro y no un incapaz de obrar ni en un sentido ni en otro, mal y bien, mientras que Cefisíades meteco y no pudiente, de suerte que mi padre no hubiera tomado partido por Cefisíades contra derecho antes que hacer justicia a este sujeto. Mas ¡por Zeus!, se diría quizá, buscando en privado un provecho del dinero tu padre habría dado la razón a aquél más que a éste. Según eso, primeramente hubiese perjudicado a quien podría causarle un daño doble que la ganancia, y, a continuación, ¿hubiera sido aquí un sórdido, pero en las contribuciones, liturgias y donaciones a la ciudad no? ¿A nadie entre los extranjeros habría perjudicado y sí a Calipo? Y este sujeto, ¿le hubiese otorgado, según dice, el juramento como si fuera una persona honrada con él y que no habría mentido en nada, y ahora, en cambio, habla de él como de un malvado y de uno que borraba las cuentas de los depósitos? Y aquél, porque no quería jurar, según éste dice, ni restituía, ¿no habría incurrido en condena inmediatamente? ¿Para quién es digno de crédito eso, jueces? Yo creo, en efecto, que para nadie.

Incluso Arquebíades ha llegado a tal grado de ignorancia, que depone contra Calipo, que es demota suyo, se dedica a la política y no es un simple particular, y dice que nosotros decimos verdad y éste miente, y eso sabiendo que, si este sujeto quiere perseguirle por falsos testimonios e, incluso, no hacer otra cosa que obligarle a jurar, le será forzoso prestar el juramento que este tipo exija. A continuación, ¿se os persuadirá de que Arquebíades podría cometer perjurio para que Cefisíades, un meteco, tenga el dinero, o bien Formión, de quien dice éste que ha borrado una parte del dinero? No, al menos según las verosimilitudes, jueces. Pues no es justo reprochar a Arquebíades ninguna maldad, ni tampoco a nuestro padre; pues sabéis que éste era mucho más amante del honor que profesional de la malicia y la vergüenza, y que con Calipo no tenía una relación tal como para, porque le hubiese menospreciado, haberle hecho una injusticia. En efecto, no me parece que pueda tan poco que sea desdeñable quien tan influyente es, que el año pasado, cuando contra mí ejercitó esta acción y me requirió a que recurriese al arbitraje de Lisitides, yo, aunque menospreciado por él, en esto al menos decidí correctamente (pues hice a tenor de las leyes un compromiso y di

traslado al magistrado), pero este sujeto persuadió al árbitro designado según las leyes a que dictara laudo no bajo juramento, aun cuando yo protestaba con testigos para que arbitrase después de haber jurado a tenor de las normas, a fin de que le fuese posible decir ante vosotros que Lisitides, un varón honorable y bueno, dictó laudo acerca de los mismos asuntos. En efecto, jueces, Lisitides, mientras vivía mi padre, sin juramento y con él posiblemente no le habría hecho injusticia, pues le tenía consideración. Yo, en cambio, sin juramento no le importaba nada, pero con juramento quizá no me habría perjudicado por su propio interés: por eso precisamente dictó laudo no bajo juramento. En prueba de que digo verdad, os presentaré como testigos de estos hechos a quienes estuvieron presentes.

#### **TESTIGOS**

Lo que en contra de las leyes y de la justicia puede hacer Calipo, jueces, lo habéis oído al testimonio. Y yo os pido en nombre mío y de mi padre que, recordando que os presenté testigos, indicios, leyes y juramentos de todo lo que he dicho, y que demuestro que, siéndole posible a este sujeto, si realmente le hubiera asistido un derecho al dinero, ir contra Cefisíades, el que reconoce haber percibido y tener el dinero, y encima no menos después de haber recibido de nosotros los juramentos, no va, pues sabe que no está en nuestras manos el dinero, os suplico que me absolváis. Y si eso hacéis, en primer lugar habréis votado lo justo y a tenor de las leyes, y, a continuación, lo digno de vosotros mismos y digno de mi padre; que yo aceptaría que vosotros tomarais todos mis bienes antes que pagar algo contra derecho por ser la víctima de una sicofantía.

# LIII

# CONTRA NICÓSTRATO, SOBRE UNA DEMANDA DE CONFISCACIÓN DE ESCLAVOS DE ARETUSIO

# INTRODUCCIÓN

Discurso que tampoco pertenece a Demóstenes y pronunciado, probablemente, en el 365 a. C., su tema fundamental es nuevo, aunque va acompañado de otras instituciones jurídicas ya conocidas. Por sus características externas puede ser incluido sin reparos dentro del grupo de discursos de Apolodoro, que es quien lo pronuncia en un proceso promovido en defensa de intereses estatales, pero también a impulsos del deseo de venganza, aval o indicio de veracidad más que motivo de recusación.

Apolodoro ha presentado una demanda de confiscación de unos bienes (unos esclavos, concretamente) que pertenecen al Estado por impago de sentencia; su celo en la defensa de los intereses estatales no le hace temer los graves riesgos que la demanda ( $apograph\acute{e}$ ) conlleva, expuestos en el exordio, y le impulsa a renunciar en beneficio del Estado a la prima que por ley puede corresponderle si logra triunfar. Es obvio que en tales casos el propietario de los bienes cuya confiscación se solicita puede oponerse a ello, y lo mismo todos los terceros que pretendan tener unos derechos anteriores sobre dichos bienes. Y así sucede en este proceso: Apolodoro requiere la inclusión en el inventario (llamado también  $apograph\acute{e}$ ) y la confiscación de unos esclavos pertenecientes, según él, a Aretusio, a lo que se opone Nicóstrato, hermano del último y en connivencia, quizá, con él, quien alega tener un derecho de propiedad sobre ellos.

Por lo demás, el discurso nos habla de otros tipos de procesos ya conocidos, toca instituciones de derecho, especialmente hipotecario, recogidas asimismo en otras oraciones de nuestro *corpus*, y añade alguna novedad: la relativa a los derechos que posee sobre el beneficiario quien lo ha rescatado de la esclavitud.

## **ASUNTO**

Apolodoro, habiendo acusado de falsa citación a Aretusio, logró su condena. Deudor Aretusio de un talento ante el estado, como no hubiera podido pagarlo y por eso fuese inventariada a favor del erario su hacienda, Apolodoro hace constar en el inventario unos esclavos como pertenecientes a Aretusio, pero Nicóstrato los reclama como suyos y en nada concernientes a éste. Puesto que el asunto es molesto, por eso el orador explica cuán grandes daños ha sufrido Apolodoro por obra de Aretusio, a fin de que parezca que realiza esta acción no porque sea malo por naturaleza, sino buscando venganza de quien le hace injusticia.

De que hice la demanda de confiscación no actuando como un sicofanta, sino porque soy injuriado y ultrajado por estos sujetos y creo que debo vengarme, séaos indicio capital, jueces, la cuantía del inventario y el que yo mismo haya requerido la confiscación. En efecto, si quisiera ser un sicofanta, no habría inventariado, sin duda, unos esclavos del valor de cinco semiminas, según los ha estimado el mismo reivindicante, ni correría un riesgo de mil dracmas, ni el de no denunciar jamás a nadie en lo sucesivo en mi defensa<sup>[1]</sup>; a mi vez, tampoco estaba tan carente de recursos ni de amigos, como para no haber podido encontrar quien requiriese la confiscación; sino que, pues consideré que entre los hombres el peor de los males todos es que al ser yo mismo víctima de injusticia, presente otro nombre en defensa mía que soy el perjudicado, y que eso sería un indicio a favor de estos sujetos, cuando yo expusiera mi enemistad ante vosotros, de que mentía (pues «otro jamás habría requerido la confiscación», si verdaderamente yo, personalmente, fuera perjudicado), por estas razones presenté demanda de confiscación.

Si, habiéndola presentado, demuestro que los esclavos son de Aretusio, de quien se notificaba que eran, las tres cuartas partes que, según las leyes, son del particular que hizo la demanda de confiscación, las cedo a la ciudad, y a mí me basta solamente haberme vengado. Pues bien, si yo tuviera agua suficiente para exponer ante vosotros los hechos desde su principio, cuántos bienes han gozado por mi causa, cuáles daños me han hecho, bien sé que vosotros tendríais para mí una indulgencia mayor aún que irritación contra ellos, pues habríais considerado que estos sujetos son los más impíos de los

hombres; pero, en realidad, ni agua en doble cantidad que ésta me sería bastante. Así pues, ante vosotros expondré las más graves y manifiestas de sus injusticias y a partir de dónde ha llegado a ser realidad esta demanda de confiscación, y omitiré la mayoría.

En efecto, jueces, Nicóstrato, aquí presente, que era vecino mío en el campo y de mi misma edad, me era conocido desde antiguo, mas, cuando hubo muerto mi padre y yo me establecí en el campo, en donde también ahora vivo, tuvimos ya más trato el uno con el otro por ser vecinos y de la misma edad. Avanzando el tiempo llegamos a tratarnos muy familiarmente y yo tuve hacia él una disposición tan cordial, que jamás dejó de alcanzar lo que me pidió y, a su vez, tampoco este sujeto me fue inútil para cuidar y administrar mis bienes, y siempre que me ausentaba, sea porque desempeñara la trierarquía al servicio del Estado, o bien por algún otro motivo en particular, le dejaba como dueño de todos mis bienes en el campo. A la sazón me toca una trierarquía en el periplo del Peloponeso y desde allí había de conducir hasta Sicilia a los embajadores que el pueblo votó<sup>[2]</sup>. Mi partida, pues, tenía que ser con rapidez.

Así pues, le escribo que me he hecho a la mar y no me era posible ir a casa, para no causar impedimentos a los embajadores; le encargué que se ocupara de mis asuntos de casa y los administrara, como en el tiempo anterior. En mi ausencia se le escapan tres esclavos de su campo, dos de los que yo le di y uno de los que él mismo compró. Pues bien, mientras iba en su persecución es capturado por una trirreme, y fue conducido a Egina y vendido allí. Cuando hube regresado yo como trierarco, se me acerca Dinón, su hermano, contando la desgracia de este sujeto y que él, por falta de viático, no había ido en su busca, aunque éste le dirigía cartas, y diciéndome a un tiempo que oía decir que se hallaba en una situación lamentable. Después de haber oído yo esas nuevas y compartido su aflicción por la desgracia de este tipo, envío a Dinón, su hermano, inmediatamente en busca suva, luego de haberle entregado un viático de trescientas dracmas. Cuando este sujeto hubo regresado, llegado a mi casa, primeramente me abrazó y ensalzó porque había proporcionado el viático a su hermano, lamentó su desgracia y, mientras acusaba conjuntamente a sus parientes, me rogó que le ayudara del mismo modo que en el tiempo anterior fui con respecto a él un amigo verdadero: al tiempo que lloraba y decía que había sido liberado por veintiséis minas, me suplicaba que le diera algo para su rescate. Oyendo yo estos ruegos, compadecido de él y viendo a un tiempo que se hallaba en mal estado y señalaba las heridas en las piernas causadas por las ligaduras, cuyas cicatrices

tiene todavía y, si le ordenáis que las muestre, no hay temor de que acceda, le contesté que en el tiempo anterior era amigo suyo verdadero, que en la actualidad le ayudaría en su desgracia, que las trescientas dracmas que di a su hermano como viático cuando partió en busca suya se las condonaba, y que contribuiría a su rescate con un préstamo gratuito de mil dracmas. Esto no lo prometí de palabra, pero de hecho no pude hacerlo, sino que, como no disponía de dinero por tener diferencias con Formión y verme despojado por él de la hacienda que mi padre me dejó, después de haberle llevado a Teocles, el que entonces se dedicaba a los negocios bancarios, unas copas y una corona de oro, que de los bienes paternos casualmente se hallaban en mi casa, le di orden de entregar a este sujeto mil dracmas, y gratuitamente le di ese dinero y reconozco habérselo dado.

No muchos días después, habiéndose llegado a mí me dijo llorando que los extranjeros, los que le prestaron el importe del rescate, le reclamaban el dinero restante, que en los contratos constaba que lo restituiría en el plazo de treinta días o les debería el doble<sup>[3]</sup>, y que esa finca de mis vecindades nadie quería comprarla ni aceptarla en hipoteca; pues su hermano Aretusio, de quien son los esclavos esos que ahora constan en el inventario, no dejaba que nadie la comprara ni la aceptase en hipoteca, so pretexto de que se le debía un dinero<sup>[4]</sup>. «Tú, pues —dijo—, proporcióname lo que falta de dinero antes de que transcurran los treinta días, para que lo que he entregado —continuó—, las mil dracmas, no se pierda y no me convierta yo en reo de esclavitud. Cuando haya reunido —siguió diciendo— el préstamo gratuito y me haya liberado de los extranjeros, te devolveré lo que me hayas prestado. Sabes añadió— que las leyes ordenan que el rescatado de los enemigos sea de quien le rescató, si no devuelve el importe del rescate.» Oyéndole estas razones y creyendo que no mentía, le respondí lo que un hombre joven que tuviera un trato familiar y no hubiese creído que fuera a ser víctima de una injusticia: «Nicóstrato, en el tiempo anterior a éste fui amigo tuyo verdadero, y ahora en tus desgracias, en la medida en que yo pude, te he socorrido. Puesto que en el presente no puedes entregar todas las sumas, no hay dinero a mi disposición y ni siquiera yo mismo tengo, de mis posesiones te presto la que quieras, para que, después de haberla hipotecado por el dinero restante, cuanto te hace falta, disfrutes de la suma durante un año sin intereses y pagues a los extranjeros. Cuando hayas reunido el préstamo gratuito, como tú mismo dices, libéramela.»

Este sujeto, después de haber oído esa propuesta y colmándome de elogios, me rogó que lo hiciera lo más rápidamente posible, antes de que

transcurriesen los días en que decía que debía depositar el rescate. Así pues, constituyo hipoteca de dieciséis minas sobre mi casa a favor de Arcesante de Pambótadas, que él mismo me presentó, quien concedió el préstamo a un interés de ocho óbolos la mina cada mes. Mas, después de que hubo recibido el dinero no sólo no me muestra ningún agradecimiento por lo bien que fue tratado, sino que inmediatamente comenzó a intrigar contra mí, con objeto de despojarme del dinero y llegar a una enemistad conmigo y, pues yo no sabía qué podría hacer con estas cuestiones porque era joven e inexperto en litigios, para que no le cobrase el dinero por el que fue hipotecada la casa, sino que se lo condonara.

En primer lugar, pues, conspira en mi contra junto con mis adversarios procesales y les otorga su juramento; a continuación, cuando yo tenía en estrados mis procesos contra ellos, saca a relucir mis cuentas, pues las sabía, y, sin haber sido citado yo, me inscribe como deudor ante el erario de una multa de seiscientas diez dracmas a raíz de una acción de exhibición de bienes, que ejercitó por mediación del molinero Lícidas. Como testigo de la citación contra mí hace inscribir a su hermano Aretusio, aquí presente, cuyos son los esclavos esos, y a otro: si yo hacía instruir contra los familiares que me perjudicaban las accionas que les había ejercitado, se preparaban a denunciarme como deudor ante el erario y a arrojarme a la cárcel. Todavía más, el que logró condenarme, sin haber sido citado, a las seiscientas diez dracmas e hizo inscribir falsos testigos de la citación, llegado hasta el interior de mi casa por la violencia sacó todos los muebles, valorados en más de veinte minas, y no dejó ninguno.

Cuando creí que debía vengarme, después de haber pagado al erario la multa<sup>[5]</sup>, puesto que me enteré de su intriga, y procedí contra el testigo de la citación que reconocía haberla hecho, Aretusio, a tenor de ley por falsa citación, fue a mi campo por la noche, cortó cuantas plantas nobles de frutales había plantadas y las parras y quebró los retoños de olivos en hileras, de un modo tan salvaje que ni los enemigos lo habrían hecho así. Además de esto, tras haber enviado de día a mi campo un chaval de la ciudad, por ser vecinos míos y lindante su finca, le ordenaron que arrancase la floreciente rosaleda a fin de que, si yo, habiéndole sorprendido, le ataba o golpeaba como si fuese un esclavo, pudieran presentar contra mí una denuncia pública de ultraje. Mas, como hubiesen fallado en ese objetivo, y yo me hiciera con testigos de los abusos que sufría y personalmente no cometiese ningún error contra ellos, entonces ya me maquinan la mayor de sus intrigas: efectivamente, cuando yo ya tenía instruida contra el mismo la acción pública por falsa citación y estaba

a punto de llegar ante el tribunal, habiéndome esperado cuando yo subía desde el Pireo, por la tarde, en los alrededores de las canteras, me da golpes de puño, me coge por la cintura, y me hubiese arrojado a las canteras si unos que venían en esa dirección y que me oyeron gritar no se hubieran presentado y socorrido. No muchos días después, tras haber comparecido ante el tribunal en un día dividido en partes<sup>[6]</sup>, y demostrado que él había sido testigo falso de una citación y cometido cuantos otros delitos he expuesto, logré su condena. En la estimación de la pena, como quisieran los jueces condenarle a muerte, yo pedí a los jueces que por mi causa nada tal hicieran, sino que accedí a la cantidad que ellos mismos estimaban, un talento, no para que no muriese Aretusio (pues por él habían sido cometidas contra mí acciones merecedoras de la muerte), sino para que yo, que era hijo de Pasión y ciudadano en virtud de decreto, no hubiera provocado la ejecución de ninguno de los atenienses. En prueba de que he dicho verdad ante vosotros, os presentaré a los testigos de todos estos hechos.

## **TESTIGOS**

Así pues, jueces, os he demostrado que hice la demanda de confiscación por las injusticias que sufría por mano de ellos; por otra parte, que son de Aretusio los esclavos esos y que los incluí en el inventario porque están en su hacienda, os lo demostraré. En efecto, a Cerdón lo crio desde muy chico; y en prueba de que fue de Aretusio, os presentaré como testigos de estos hechos a quienes lo saben.

## **TESTIGOS**

Además, de que Aretusio percibía las pagas en su representación de aquellos en cuyas casas trabajó alguna vez, y era demandante o defensor suyo siempre que cometía alguna maldad<sup>[7]</sup>, como si fuera su amo, os presentaré como testigos de estos hechos a quienes los conocen.

## **TESTIGOS**

En cuanto a Manes, habiendo prestado un dinero a Arquépolis del Pireo, como no fuera capaz de pagarle Arquépolis ni el interés ni todo el capital, se lo estimó en pago<sup>[8]</sup>. Y en prueba de que digo verdad, os presentaré a los testigos de estos hechos.

### **TESTIGOS**

Todavía más, también a partir de estos hechos, jueces, conoceréis que son de Aretusio los hombres. En efecto, siempre que estos hombres compraban una cosecha en otoño, se alquilaban en verano para segar o emprendían cualquier otro de los trabajos relativos a la agricultura, era Aretusio quien compraba o arrendaba sus servicios en su representación. En prueba de que digo verdad, también os presentaré los testigos de estos hechos.

## **TESTIGOS**

Pues bien, cuantos testimonios podía presentaros de que son de Aretusio los esclavos, os los he puesto de manifiesto. Pero quiero también hablar del requerimiento que estos sujetos me dirigieron, y yo a ellos. En efecto, éstos me requirieron, cuando tenía lugar la primera instrucción, diciendo que estaban dispuestos a entregarme a mí en persona los esclavos para que los torturara, pues querían que esto fuera un testimonio a su favor. Yo les respondí en presencia de testigos que estaba resuelto a ir ante el Consejo con ellos, y a aceptarlos con la intervención de éste o de los Once<sup>[9]</sup>, diciendo que, si yo litigara con ellos en un proceso privado, si me los ofrecieran, los aceptaría, pero, en realidad, del Estado eran los esclavos y la demanda de confiscación<sup>[10]</sup>: preciso era, pues, someterles a tortura en virtud de mandamiento público. En efecto, yo consideraba que a mí, que era un particular, no me asistía derecho a torturar los esclavos pertenecientes al Estado; pues no tenía autoridad sobre el tormento, ni estaba bien que yo juzgara lo que fuese declarado por los hombres, y creía, además, que la magistratura, o los elegidos por el Consejo, debían redactar lo que los hombres manifestasen y, una vez selladas las pruebas de la tortura, presentarlas ante el tribunal, con objeto de que, después de haberlas oído, con base en éstas votarais lo que os pareciese. En efecto, si los hombres fueran torturados por mí en privado, todo sería contestado por estos sujetos, mientras que sí en virtud de mandamiento público, nosotros guardaríamos silencio y los magistrados, o los elegidos por el Consejo, procederían a la tortura hasta que les pareciera bien. Como yo quisiera eso, dijeron que no los entregarían a la autoridad, ni tampoco quisieron acompañarme a presencia del Consejo. Pues bien, en prueba de que digo verdad, llámame a los testigos de estos hechos.

#### **TESTIGOS**

Por muchos motivos, pues, a mí por lo menos me parece que son unos desvergonzados reivindicando vuestros bienes, pero de modo no menos especial os lo demostraré a partir de vuestras leyes. En efecto, estos sujetos, cuando los jueces querían condenar a muerte a Aretusio, a los jueces les suplicaban que evaluaran la pena en una multa y a mí que accediera, e incluso se comprometieron a pagarla ellos solidariamente. Pues bien, tan lejos están de pagar a tenor de las fianzas que prestaron, que incluso reivindican bienes vuestros. Sin embargo, las leyes ordenan que sea del Estado la hacienda de quien, habiendo salido fiador de una de las deudas de la ciudad, no satisfaga la fianza; de suerte que, si los esclavos fuesen de estos sujetos, debieran ser propiedad pública, si verdaderamente las leyes tienen alguna utilidad. Antes de incurrir en deuda ante el erario, se reconocía que Aretusio era el más rico de los hermanos; mas desde el momento en que las leyes ordenan que sus bienes sean vuestros, entonces parece que Aretusio es pobre, su madre reivindica una parte de su fortuna, y otra los hermanos<sup>[11]</sup>. Mas, debieran ellos, si realmente quisiesen comportarse justamente ante vosotros, después de haber establecido toda la fortuna de aquél, reivindicar la parte de sus bienes propios si alguien la incluyera en el inventario. Así pues, si tenéis presente que jamás habrá falta de gente que os haga reivindicaciones acerca de bienes vuestros (en efecto, después de haberse inventado huérfanos o epicleras exigirán ser compadecidos por vosotros, o alegando vejez, miserias y alimentos para la madre y gimoteando, medios por los que esperan engañaros sobre todo, intentarán despojar a la ciudad de su deuda), si, pues, previa desestimación de todos estos argumentos, les condenáis, decidiréis correctamente.

## LIV

## CONTRA CONÓN, POR VIOLENCIA

## INTRODUCCIÓN

Este discurso, cuya filiación demosténica ha sido defendida, de fecha incierta, es revelador de dos fenómenos completamente opuestos que se daban en el ámbito del derecho penal ateniense: restricción excesiva, por un lado, y, por otro, desmesurada flexibilidad a la hora de interpretar y definir los hechos delictivos, lo que comportaba graves riesgos, y no pocos, para quien promovía el proceso. Ésta es la razón por la cual Aristón, que ha sido víctima de reiteradas agresiones y ultrajes por obra de Conón y sus secuaces, procesa al último por actos de violencia, prefiriendo el ejercicio de la acción privada ante los riesgos (multa y atimía) que le podían acarrear las medidas aplicables a los salteadores y las denuncias públicas por ultraje. La acción ejercitada por Aristón ya nos es conocida por el discurso pronunciado contra Evergo y Mnesibulo, y va encaminada a dilucidar quién dio los primeros golpes; la condena se reduce al pago de una sanción puramente pecuniaria.

Por lo demás, el discurso es interesante por sus noticias acerca de determinadas facetas de la vida ateniense, militar y civil, por sus ilustraciones sobre la topografía de la ciudad, y por su curiosa relación de las diferentes acciones penales contempladas en el ordenamiento procesal.

#### **ASUNTO**

Aristón, ateniense, procesa a Conón por violencia, alegando haber sido golpeado por él y por su hijo y presentando testigos de este hecho. Conón niega el hecho y presenta testigos en contra, a quienes Demóstenes no califica de fiables: han llevado, en efecto, mala vida y son propensos a mentir.

Ultrajado, jueces, y habiendo sufrido por mano de Conón, aquí presente, lesiones tales como para que durante muy largo tiempo ni mis familiares ni ninguno de los médicos presumiera que escapase, recobrada la salud e inopinadamente a salvo promoví contra él este proceso por violencia. Aunque todos mis amigos y familiares, con quienes consultaba, decían que, por los hechos perpetrados, él se hallaba incurso en el arresto de los salteadores y en las denuncias públicas por ultraje<sup>[1]</sup>, mas me aconsejaran y exhortaran a que no me impusiese empresas mayores que las que pudiera soportar, ni formulando inculpaciones por las lesiones que había sufrido me mostrase por encima de mi edad, así hice y por causa de aquéllos ejercité una acción privada, aunque muy gustosamente, atenienses, habría juzgado a este sujeto merecedor de la muerte. Por esto tendréis indulgencia conmigo, bien lo sé yo, todos, cuando hayáis oído lo que he sufrido; pues si terrible fue el ultraje que entonces tuvo lugar, no inferior es el desenfreno posterior de este tipo. Ahora pido y suplico a todos vosotros por igual, en primer lugar que me escuchéis benevolentemente cuando hable de los tratos que he padecido, y luego, si os parece que he sido víctima de injusticia y que se han transgredido las leyes, que me prestéis justos auxilios. Desde su principio expondré ante vosotros cómo ha sucedido cada hecho con las menos palabras de que sea capaz.

Éste es el tercer año desde que partí hacia Panacto<sup>[2]</sup> porque nos fue asignada su guarnición. Pues bien, acamparon los hijos de Conón, aquí presente, cerca de nosotros, como yo no habría deseado; pues desde un principio, desde entonces, nos sobrevino la enemistad y los choques: por qué razones, las vais a oír. Tan pronto como habían desayunado, estos sujetos pasaban el día entero bebiendo siempre, y haciendo eso vivieron su vida mientras estuvimos en la guarnición. Nosotros, en cambio, tal como aquí acostumbrábamos, así también pasábamos el tiempo fuera. En efecto, a la hora en que a los demás les tocaba preparar la comida de la tarde, a esa hora estos sujetos, borrachos ya, cometían tropelías durante mucho tiempo contra nuestros esclavos acompañantes, pero finalmente contra nosotros mismos. Efectivamente, so pretexto de que les llenaban de humo los esclavos cuando preparaban la comida, o de que les insultaban, molían a golpes al que alcanzaban, le vertían los orinales, le meaban y no omitían acción alguna de desenfreno e insolencia. Viendo nosotros esos hechos y molestos, primeramente les echamos, mas como siguieran burlándose de nosotros y no cesaran, llegados a presencia del estratego todos en común los compañeros de rancho, no yo al margen de los otros, le contamos el hecho. Mas, aunque éste les reprochó y censuró no sólo por el desenfreno que hacia nosotros

mostraban, sino también por lo que en general hacían en el campamento, tan lejos estuvieron de cesar o de sentir vergüenza, que, tan pronto como se precipitó la oscuridad, inmediatamente irrumpieron contra nosotros esa tarde, y primero nos insultaron, pero finalmente la emprendieron a golpes conmigo, y tanto griterío y alboroto hicieron alrededor de la tienda, que vinieron el estratego, los taxiarcos y algunos de los otros soldados, quienes impidieron que sufriéramos un mal irremediable, o que nosotros mismos lo causáramos viéndonos maltratados por estos sujetos.

Habiendo llegado hasta este punto la cuestión, cuando hubimos regresado aquí, había entre nosotros, como era natural, recíproca ira y enemistad a raíz de esos hechos. Pero ¡por los dioses!, yo al menos pensaba que no era necesario ni ejercitar una acción contra ellos, ni hacer mención alguna de los sucesos, sino que, simplemente, había resuelto tomar precauciones en adelante y evitar acercarme a tales sujetos. Pues bien, después de que haya presentado primero los testimonios de esos hechos que he expuesto, a continuación quiero demostrar qué tratos he sufrido por mano de este mismo tipo, para que sepáis que quien hubiera debido censurar severamente las faltas en un principio cometidas, ése mismo ha realizado, el primero, acciones mucho peores.

#### **TESTIMONIOS**

Pues bien, los hechos cuya mención creía que no debía hacer, éstos son. No mucho tiempo después, cuando paseaba yo, según solía, al atardecer por el ágora en compañía de Fanóstrato de Cefisia, uno de los de mi edad, pasa Ctesias, el hijo de este tipo, borracho, bajando el Leocorio<sup>[3]</sup>, cerca de la casa de Pitodoro. Después de habernos visto, berreado y dicho algo para sí del mismo modo que un embriagado, como para no comprender lo que decía, siguió su camino hacia arriba, en dirección a Mélita. Pues allí estaban bebiendo (de eso nos enteramos después), en casa del batanero Pánfilo, Conón, aquí presente, cierto Teotimo, Arquebíades, Espíntaro, el hijo de Eubulo<sup>[4]</sup>, Teógenes, el de Andrómenes, y otros muchos, con quienes, después de haberles hecho levantar, Ctesias se dirigió al ágora. Y sucede que, cuando nosotros regresábamos del Ferrefatio<sup>[5]</sup> y, paseando, nuevamente nos hallábamos más o menos a la altura del Leocorio, damos con estos tipos. Cuando nos hubimos mezclado, uno de ellos, un desconocido, cae sobre Fanóstrato, y le sujetó, y Conón, aquí presente, su hijo y el hijo de

Andrómenes, que se precipitaron sobre mí, primero me desnudaron y luego, después de haberme zancadilleado y arrojado al barro, me dejaron en tal situación, saltando encima de mi y ultrajándome, que se partió mi labio y los ojos quedaron por completo cerrados: me abandonaron en tan mal estado, que ni podía levantarme ni gritar. Mas mientras yacía en el suelo les oía decir muchas y graves barbaridades. Lo demás encierra maledicencia, e incluso vacilaría en citar algunas de sus palabras en presencia vuestra, pero lo que es una señal de la insolencia de este sujeto, y un indicio de que todo el hecho ha tenido lugar por causa de este tipo, eso sí os lo diré: cantaba, en efecto, imitando a los gallos que han vencido y los otros le pedían que batiera los costados con los codos a manera de alas. Después de estos sucesos yo fui conducido, desnudo, a casa por quienes casualmente pasaron y ellos se marcharon con mi manto. Cuando llegué a la puerta, hubo gritos y chillidos de mi madre y las sirvientas y, luego de que a duras penas me hubieron llevado al baño y lavado, me enseñaron a los médicos. Pues bien, en prueba de que digo verdad en eso, os presentaré los testigos de estos hechos.

## **TESTIGOS**

Pues bien, sucedió, jueces, que Euxíteo de Colidas, aquí presente, que es pariente nuestro, y Midias en su compañía, que regresaban de una cena en cierto sitio, dieron conmigo cuando me hallaba ya cerca de la casa, me acompañaron cuando era llevado al baño y estuvieron con quienes traían un médico. Tan falto de fuerzas estaba, que, para que no recorriese un largo trecho desde el baño a casa, pareció bien a los presentes conducirme a casa de Midias aquel anochecer, y así hicieron. Toma, pues, los testimonios de éstos, para que sepáis que muchos son conscientes de que fui ultrajado por estos tipos.

## **TESTIMONIOS**

Toma ahora también el testimonio del médico<sup>[6]</sup>.

## **TESTIMONIO**

Así pues, entonces, por el momento, a consecuencia de los golpes que recibí y del ultraje quedé tal como estáis oyendo y se os ha atestiguado por todos los que me vieron de inmediato. Posteriormente, el médico dijo que no temía demasiado por las hinchazones de la cara y las heridas, pero me sobrevinieron fiebres persistentes y dolores, muy fuertes y violentos por todo el cuerpo, especialmente en los costados y bajo vientre, y estaba impedido de ingerir alimentos. Y, como dijo el médico, si no me hubiera sobrevenido espontáneamente una purificación de sangre muy abundante cuando me hallaba sumido en graves dolores y en una situación ya desesperada, habría perecido convertido interiormente en pus; ahora bien, me salvó esa sangre evacuada. Así pues, en prueba de que en esto digo verdad, de que me sobrevino una enfermedad tal por la que llegué hasta las últimas a consecuencia de los golpes que recibí por mano de éstos, lee el testimonio del médico y el de quienes venían a verme.

## **TESTIMONIOS**

Así pues, que he promovido un proceso mucho menos grave que el en justicia debido, y eso que recibí unos golpes no moderados ni suaves, sino que llegué a un estado crítico total, por causa de la insolencia y desenfreno de estos tipos, por muchas razones creo que os ha quedado claro. Mas pienso que algunos de vosotros se están preguntando con curiosidad qué es lo que frente a esto osará alegar Conón. Quiero, pues, adelantaros lo que yo he sabido que él se ha dispuesto a decir: sacando la cuestión del terreno del ultraje y de los hechos reales, intentará llevarla hasta el de las risas y las chanzas, y dirá que son en la ciudad muchos, hijos de varones honorables y buenos, los que bromeando como hombres jóvenes se han impuesto sobrenombres a sí mismos —a unos les llaman los «itifalos», a otros los «autolecitos»<sup>[7]</sup>, y algunos de ellos andan enamorados de heteras—, y, además, que su propio hijo es uno de éstos y muchas veces por una hetera ha recibido y dado golpes, y que esto es propio de hombres jóvenes. A nosotros, en cambio, a todos los hermanos, nos presentará como unos ebrios e insolentes, desconsiderados y crueles. Yo, jueces, aunque me he encolerizado por los daños que he sufrido, no menos por esto me indignaría y pensaría que soy víctima de ultraje, si posible es decirlo, si diera la impresión de que Conón, aquí presente, dice la verdad en esto acerca de nosotros, y si hay entre vosotros una ignorancia tan grande, que, cual cada uno diga que es o le difame su vecino, tal venga a ser considerado, y no haya en absoluto para los moderados ventaja alguna por su vida de cada día y sus ocupaciones. Pues nosotros no hemos sido vistos ni beodos ni cometiendo ultrajes por ningún hombre, ni tampoco creemos cometer ninguna insensatez si por las injusticias de que hemos sido víctimas exigimos obtener una reparación a tenor de las leyes. Consentimos en que los hijos de este tipo sean «itifalos» y «autolecitos», y yo por lo menos ruego a los dioses que contra Conón y sus hijos se vuelvan todas estas y tales desgracias. Son éstos, en efecto, quienes se inician unos a otros en los misterios de *Ithýphallos* y llevan a cabo ceremonias tales, que gran vergüenza encierra que las digan, no ya que las hagan, hombres mesurados. Mas ¿qué me importa eso? Efectivamente, yo al menos me pregunto con curiosidad si ha sido descubierto algún pretexto o excusa ante vuestros tribunales por el que, si uno queda convicto de cometer ultraje y dar golpes, no pague su culpa.

Porque las leyes, muy al contrario, prevén incluso las excusas de fuerza mayor, para que no se conviertan en más graves; por ejemplo (pues me ha sido forzoso investigar estas cuestiones e informarme por causa de este tipo), existen acciones por injuria verbal: dicen, en efecto, que éstas existen por esta razón, para que cuando se injurien no lleguen a golpearse recíprocamente. A su vez, las hay por violencia, y oigo decir que estas acciones se dan por este motivo, a fin de que nadie, cuando sea más débil, se defienda con piedra ni con nada de tal naturaleza, sino que espere una reparación emanada de la ley. Nuevamente, existen acciones públicas por heridas, para que no se produzcan homicidios entre quienes se hieren.

El caso más leve, pienso, el de la injuria verbal, ha sido previsto antes que el último y más grave para que no llegue a haber homicidio y poco a poco no se pase de la injuria verbal a los golpes, de los golpes a las heridas y de las heridas a la muerte, sino que en las leyes consta la sanción de cada uno de estos delitos, a fin de que no sean juzgados según la cólera o la voluntad de cualquiera. Luego, si en las leyes así está establecido, si Conón dice: «Nosotros somos unos *itifalos* asociados y cuando somos presas del amor golpeamos y estrangulamos a quienes nos parece», vosotros, después de haber soltado carcajadas, ¿le absolveréis? No lo creo.

Pues de ninguno de vosotros se habría apoderado la risa si por azar hubiera estado presente cuando era arrastrado, desnudado y ultrajado; cuando, pese a que salí sano, llegué a casa transportado a toda prisa en litera; cuando, a continuación, salió mi madre precipitadamente y se producía en nuestra casa una algarabía y griterío de las mujeres tan grande, como si de un muerto se tratase, que algunos de los vecinos nos enviaron gente a preguntarnos lo que había sucedido. En suma, jueces, justo es sin duda que para nadie haya

ninguna excusa tal ni impunidad en vuestro estrado por la que le sea lícito cometer ultraje; y, si, por caso, la hay para alguien, tales refugios deben corresponder a quienes por razón de su edad cometen alguno de esos delitos, y no a fin de que no expíen su pena, sino para que sufran una inferior a la que sea justa. Pero quien es de más de cincuenta años y, hallándose en compañía de hombres más jóvenes y de sus hijos, aquí presentes, no sólo no les disuadió ni estorbó, sino que él mismo ha llegado a ser su caudillo, el primero y más infame de todos, ¿qué pena condigna de sus hechos podría sufrir este sujeto? Yo creo, en efecto, que ni aunque muriese pagaría. Pues, incluso si él personalmente no hubiese perpetrado ninguno de los hechos, si se evidenciara que Ctesias, su hijo, hubiera cometido, hallándose él a su lado, los mismos delitos de ahora, con justicia le aborreceríais. Pues si a sus propios hijos los ha educado de suerte que no sientan miedo ni vergüenza de cometer delitos en presencia suya, y eso que la muerte es la pena para alguno de ésos, ¿qué sanción creéis que no sufriría con razón este tipo? Efectivamente, yo creo que esos hechos son señales de que él no sentía respeto hacia su padre; pues si le hubiera honrado y temido, también se lo exigiría a éstos.

Tómame ahora las leyes, la del ultraje y la relativa a los ladrones de vestidos; pues les veréis incursos en ellas, en ambas. Lee.

## **LEYES**

En estas leyes, en ambas, por los hechos perpetrados incurso está Conón, aquí presente: en efecto, cometió ultraje y fue ladrón de vestidos. Y si nosotros no hubiéramos preferido exigir reparación con arreglo a éstas, verosímilmente pareceríamos nosotros inofensivos y pacíficos y este sujeto igualmente malvado. Ciertamente, si me hubiera acontecido sufrir una desgracia, responsable sería de homicidio (él) y reo de las más graves penas. Por ejemplo, al padre de la sacerdotisa de Braurón<sup>[8]</sup>, quien, reconocimiento unánime, no tocó al muerto, porque había incitado al que cometió el homicidio a que golpease, le desterró el Consejo del Areópago, justamente; pues si los presentes, en vez de impedir a quienes por efectos del vino, de la cólera o por cualquier otra causa intentan cometer delito, ellos mismos les animan, ninguna esperanza de salvación tiene el que cae en manos de insolentes, sino que, hasta que se cansen, podrán seguir ultrajándoles: lo que precisamente me sucedió a mí.

Quiero, además, exponer ante vosotros lo que hacían cuando se celebraba el arbitraje; pues por esos hechos veréis su desenfreno. En efecto,

consumieron la sesión más allá de la media noche, negándose a leer los testimonios y a dar copias, llevando de uno en uno, así, a la piedra $^{[9]}$  a los que nos asistían y exigiéndoles juramento, redactando testimonios sin ninguna relación con el asunto, sino de que tenía un hijo de una hetera y de que éste había sufrido esto y aquello, cosas que, ¡por los dioses, jueces!, no había nadie entre los presentes que no censurara y repudiara, y finalmente también estos mismos tipos. Pues bien, cuando se hubieron cansado y saciado de cometer esas tonterías, me dirigen un requerimiento, con fines dilatorios y para que no fueran selladas las urnas, de que están dispuestos a entregar, acerca de los golpes, unos esclavos, cuyos nombres escribieron. Y creo que ahora la mayor parte de sus alegatos versará sobre esto. Pero yo pienso que todos vosotros debéis observar que estos sujetos, si hubieran hecho el requerimiento para que tuviese lugar la tortura, y hubiesen tenido confianza en ese medio de derecho, no habrían requerido cuando ya el arbitraje iba a fallarse, de noche, y no les quedaba ninguna excusa, sino que, primeramente, antes de haber sido promovido el proceso, cuando yo yacía sin fuerzas y sin saber si escaparía, y ante todos los que venían le denunciaba como mi primer agresor y autor de la mayoría de los ultrajes que sufrí, entonces, inmediatamente, habría podido venir a mi casa con numerosos testigos, entonces habría podido entregar los esclavos y convocar algunos de los del Areópago<sup>[10]</sup>; pues si yo hubiera muerto, el proceso se habría celebrado en su audiencia. Y si, por caso, hubiese ignorado esto y con ese medio de derecho, como ahora dirá, no se hubiera preparado frente a tan grave riesgo, cuando yo, repuesto ya, le cité en justicia, en la primera reunión ante el árbitro los habría entregado, evidentemente; pero nada de eso ha sido realizado por él. En prueba de que digo verdad, de que el requerimiento fue hecho con fines dilatorios, lee este testimonio; pues con base en él resultará notorio.

## **TESTIMONIO**

Pues bien, respecto de la tortura recordad estas circunstancias, la hora en que hizo el requerimiento, para demorar qué hacía eso, los primeros momentos, en los que evidencia que no ha querido jamás disponer de este medio de derecho, que no me ha requerido, ni ha juzgado conveniente hacerlo. Además, cuando en presencia del árbitro quedó convicto de todos los mismos puntos que ahora, y notoriamente se demostraba que se hallaba incurso en todas las inculpaciones, introduce un testimonio falso e inscribe como testigos a unos hombres que no creo que desconozcáis vosotros, si los

oís: «Diotimo, hijo de Diotimo, de Icaria, Arquebíades, hijo de Demóteles, de Halas, Querecio, hijo de Querímenes, de Pito, atestiguan que regresaban de una cena junto con Conón, y que se acercaron a Aristón y al hijo de Conón que se estaban peleando en el ágora, y que no agredió Conón a Aristón», convencido de que le creeréis inmediatamente y no reflexionaréis en la verdad de que, primero, jamás ni Lisístrato, ni Páseas, ni Nicérato ni Diodoro, quienes sin ambages han atestiguado que me vieron cuando era golpeado por Conón, despojado del manto y padeciendo cuantos otros ultrajes sufrí, siendo desconocidos míos y que presenciaron el hecho por casualidad, habrían estado dispuestos a deponer falacias, si no hubiesen visto que yo había sufrido ese trato; a continuación, yo mismo nunca, de no haber padecido por mano de éste esos ultrajes, hubiera preferido proceder primero contra quien no me hubiese tocado, habiendo perdonado a quienes por estos mismos tipos se reconociera que me golpearon. Pues, ¿por qué? Por esto: por quien fui primero golpeado y mayormente ultrajado, a ése proceso, a ése odio y contra ése voy.

Tan veraces y evidentes son los argumentos todos de mi parte; éste, en cambio, si no hubiera presentado esos testigos, no habría tenido, sin duda, defensa ninguna, sino que hubiese sido condenado de inmediato en silencio. Pero como son compadres de bebida suyos y socios en numerosas hazañas tales, naturalmente han depuesto falsedades. Mas si la cuestión va a ser así, si de una vez algunos pierden la vergüenza y se atreven a deponer notoriamente falacias, y nulo es el provecho de la verdad, la situación será desesperada por completo. Pero ¡por Zeus!, no hay gente así. Sin embargo, muchos de vosotros, según yo pienso, conocen a Diotimo, a Arquebíades y a Querecio, ese sujeto canoso, los cuales de día tienen rostro sombrío, dicen ser partidarios de las costumbres espartanas, llevan capas raídas y calzan sandalias sencillas<sup>[11]</sup>, mas cuando se reúnen y llegan a estar unos con otros, no pasan por alto maldades ni vergüenzas. Y sus palabras fulgurantes y fogosas son éstas: «¿Pues no atestiguaremos nosotros unos en favor de otros? ¿Pues no es eso propio de compañeros y amigos? ¿Qué de malo hay en los testimonios que contra ti presentará? ¿Algunos dicen que le vieron ser golpeado? Nosotros depondremos que no ha sido tocado en absoluto. ¿Haber sido despojado del manto? Nosotros daremos fe de que ellos lo han hecho primero. ¿Que su labio ha sido cosido? Nosotros diremos que te ha partido la cabeza o algún otro miembro.» Mas yo presento como testigos a médicos. Este testimonio no existe, jueces, entre los suyos; pues no dispondrán de ningún testigo en contra nuestra sobre cuanto no prueben por sí mismos. Pero ¡por los dioses!, yo no podría decir cuán grande y cuál es la disposición de su parte para hacer cualquier cosa. Y para que sepáis cuáles actividades van desarrollando por ahí, léeles estos testimonios y tú corta el agua.

#### **TESTIMONIOS**

Pues bien, si perforan muros y golpean a quienes pasan delante de ellos, ¿acaso os parece que habrían vacilado en atestiguar falacias en mutuo beneficio en un pequeño pedazo de papel los que han sido socios en tanta y tal maledicencia, perversidad, desvergüenza e insolencia? Pues a mí por lo menos me parece que todos estos vicios existen en las acciones que son por éstos realizadas. Empero, hay otros actos por ellos perpetrados peores que éstos, mas nosotros no seríamos capaces de descubrir a todos los que los han sufrido.

Además, pienso que es mejor exponeros por adelantado la mayor de todas sus desvergüenzas que oigo decir que va a ejecutar. En efecto, dicen que, después de que haya colocado a su lado a los hijos, jurará sobre éstos y elevará graves y severas imprecaciones y de tal naturaleza, que uno que se las ha oído nos las comunicó lleno de espanto. Son, jueces, intolerables tales osadías; pues los más honrados, pienso, y los que en absoluto mentirían son principalmente engañados por tales tipos; sin embargo, debéis concederle crédito fijando vuestra mirada en su vida y su carácter. Y yo expondré ante vosotros la indiferencia de este tipo frente a tales cosas; pues me he informado por necesidad. Efectivamente, jueces, oigo que cierto Baquio, que fue condenado a muerte en vuestra audiencia, Aristócrates, el que tiene los ojos malos, otros tales y Conón, aquí presente, fueron compañeros cuando eran muchachos y tenían como sobrenombre «tribalos»; que éstos, reuniendo las ofrendas de Hécate<sup>[12]</sup> y los testículos de los cerdos, con los que se purifican cuando van a desempeñar sus funciones<sup>[13]</sup>, se ofrecían banquetes cada vez y les era más fácil jurar y perjurar que cualquier otra cosa. Ciertamente, el tal Conón no es fiable cuando jura, ni de muy lejos, mas el que voluntariamente no habría prestado ni un juramento verdadero y, evidentemente, sobre la cabeza de sus hijos, a lo que no acostumbráis, ni siquiera lo hubiese pensado, sino que incluso habría sufrido cualquier cosa antes, pero, si, por caso, necesario fuera, juraría según los términos legales, «por su aniquilamiento y el de su linaje y casa» es más digno de crédito que el que jura sobre la cabeza de sus hijos y a través del fuego<sup>[14]</sup>. Pues bien, yo,

que en todo habría gozado de crédito con más justicia que tú, Conón, dispuesto estuve a prestar ese juramento, no para no pagar mis culpas por las injusticias que he cometido, incluso haciendo cualquier cosa, como tú, sino en bien de la verdad y a fin de no sufrir ultrajes ulteriormente, convencido de que no ganaría la causa con un perjurio. Lee el requerimiento.

## **REQUERIMIENTO**

Eso quise yo jurar entonces, y ahora juro por los dioses y las diosas todos y todas, en gracia de vosotros, jueces, y de los que a nuestro alrededor se han situado, que, en verdad, por haber sufrido por mano de Conón esos tratos por los que le proceso, recibido golpes, por haberme sido cortado el labio de tal suerte que tuvo que ser cosido, y por haber sido víctima de un ultraje, soy acusador en la causa. Y si juro con verdad, infinitos bienes haya para mí y jamás de nuevo sufra nada semejante; mas si perjuro, aniquilado perezca yo mismo y si algo tengo o voy a tener. Pero no cometo perjurio, ni aunque Conón reviente. Os pido, pues, jueces, después de haberos demostrado yo cuantas normas de derecho hay y añadido un juramento, que, del mismo modo que cada uno, si los hubiera sufrido, odiaría a quien tal hubiese hecho, así en mi defensa tengáis ira contra Conón, aquí presente, y no consideréis privado ningún hecho de tal naturaleza que a otro por azar pudiera acontecerle, sino que, siempre que acaezca, prestéis auxilio y hagáis justicia, y odiéis a los audaces y temerarios a la vista de sus delitos y, en el momento de someterse a juicio, desvergonzados, malvados y que no piensan ni en la fama, ni en la ética ni en ninguna otra norma moral a fin de no expiar su culpa: Sí, Conón suplicará y llorará. Ahora bien, mirad cuál de los dos es más digno de compasión, ¿el que ha sufrido tratos como los que yo he padecido por mano de este sujeto, si me retiro más ultrajado aún y sin haber alcanzado justicia, o Conón, si paga sus culpas? ¿Acaso a cada uno de vosotros le interesa que sea lícito golpear y cometer ultrajes, o no? Yo creo que no. Así pues, si le absolvéis, muchos habrá, si le castigáis, menos.

Mucho podría decir, jueces, de que nosotros os hemos sido útiles, nosotros y nuestro padre mientras vivía, desempeñando trierarquías, militando en el ejército y cumpliendo lo ordenado, como ni éste ni ninguno de los suyos; pero no hay agua suficiente ni tampoco ahora el discurso versa sobre estas cuestiones. Porque aunque se diera el caso de que nosotros fuéramos unánimemente más inútiles y malvados todavía que estos tipos, sin duda no por ello hemos de ser golpeados ni ultrajados.

No sé qué más hay que decir; pues creo que vosotros no ignoráis nada de lo dicho $^{[15]}$ .

## LV

# CONTRA CALICLES, POR DAÑOS A UNA FINCA

## INTRODUCCIÓN

Discurso auténtico, de fecha incierta y pronunciado en la vista de un proceso incoado mediante la acción por daños, ofrece la novedad de que los daños han sido causados por inundación, y el demandado lo es en calidad de dueño de una finca protegida por un muro de contención del agua pluvial que, según el actor, ha desviado su curso hacia el predio del que es propietario. Todo el discurso mira la legislación soloniana acerca de las distancias en las relaciones de vecindad, que, al parecer, inspiraron la normativa romana<sup>[1]</sup>. La acción, inestimable aquí y conducente, por ende, a una misma pena pecuniaria para todos los casos, persigue objetivos afines a los de la *actio aquae pluuiae arcendae*.

#### **ASUNTO**

Calicles, contra quien va dirigido el discurso, y el demandado por él en el proceso eran vecinos en una finca, separados por un camino en medio. Como hubiese caído una lluvia inclemente, el agua, que desde la vía se precipitó en el predio de Calicles, le produjo daños. Por eso demanda por daños al vecino; en efecto, dice que en la tierra de Tisias hay una torrentera hecha para recogida del agua del camino, que, obstruida ahora, fue la causa de su daño. Pero el hijo de Tisias demuestra, primero, que la obra es antigua y no suya: alega, efectivamente, que, cuando todavía vivía el padre de Calicles, la torrentera fue obstruida por Tisias; a continuación, establece que su campo no es una torrentera. Ridiculiza también el daño sobrevenido a Calicles como pequeño y no merecedor de tan importante proceso, y, en suma, dice que Calicles no ha sufrido ningún perjuicio, sino que ambiciona sus tierras y por eso maquina toda suerte de sicofantías.

No hay, ciertamente, nada más incómodo, atenienses, que el que a uno le haya tocado en suerte un vecino malvado y mezquino<sup>[1]</sup>, como me ha sucedido ahora a mí. En efecto, desde que comenzó a ambicionar mis tierras Calicles, acusándome con falsía me ha tratado de tal modo que, primeramente, sobornó a su primo para que reivindicara mis campos, y, aunque fue notoriamente redargüido y yo prevalecí sobre la intriga de estos tipos, a su vez logró que me condenaran laudos arbitrales por incomparecencia en dos procesos, a mil dracmas en uno él personalmente, en el otro después de haber persuadido a su hermano Calícrates, aquí presente. Ruego, pues, a todos vosotros que me escuchéis y prestéis atención, no porque yo vaya a ser capaz de hacer una buena exposición, sino para que vosotros, a partir de los mismos hechos, comprendáis que manifiestamente soy víctima de una sicofantía.

Pues bien, atenienses, un solo argumento de derecho tengo frente a todos los alegatos de estos sujetos. En efecto, mi padre rodeó esa tierra con un muro casi antes de que yo hubiera nacido, cuando todavía vivía Calípides, el padre de éstos, y era su vecino, quien sin duda poseía una información más exacta que estos tipos, y Calicles era ya mayor de edad y habitaba en Atenas. En todos estos años no sólo no vino jamás nadie a presentar reclamaciones ni quejas (y, ciertamente, es claro que también entonces hubo a menudo inundaciones), ni lo impidió desde su comienzo, si es que realmente mi padre perjudicaba a alguien construyendo un muro alrededor de nuestra finca, sino que ni siquiera formuló prohibición formal ni protestó por medio de testigos, aunque mi padre sobrevivió más de quince años y no menos Calípides, el padre de éstos. Y, ciertamente, Calicles, sin duda os hubiera sido posible entonces, al ver que la torrentera era obstruida, llegados inmediatamente a casa de mi padre mostrar disconformidad y decirle: «Tisias, ¿qué es eso que estás haciendo?; ¿obstruyes la torrentera?; luego invadirá el agua nuestra tierra», con objeto de que, si él hubiera querido dejarlo, no tuviéramos motivo de enojo ninguno el uno frente al otro, y si no hubiese hecho caso y hubiera acontecido algo semejante, pudieras usar como testigos a quienes entonces hubiesen estado presentes. Y, ¡por Zeus!, hubieras debido indicar a todos los hombres que había una torrentera, para que no sólo verbalmente, como ahora, sino de hecho demostraras que mi padre cometía una ilegalidad. Pues bien, nadie jamás creyó conveniente hacer nada de eso. En efecto, ni habríais conseguido un laudo arbitral condenatorio por incomparecencia, como contra mí ahora, ni acusando con falacias hubierais obtenido más ventajas, sino que aquél, pues las conocía con exactitud, hubiese demostrado cómo era cada una de estas cuestiones, y refutado a esos que irreflexivamente dan fe de ellas. Pero, pienso yo, todos me habéis menospreciado a mí, un hombre de tal edad e inexperto en problemas. Mas yo frente a todos éstos, atenienses, presento sus propios hechos como los más sólidos testimonios. En efecto, ¿por qué motivo nadie levantó constancia por medio de testigos y no reclamó, sino que ni siquiera formuló quejas, y les satisfacía tolerar esas obras, aun siendo sus víctimas?

Pues bien, yo pienso que esto es suficiente frente a la desvergüenza de estos tipos. Mas para que sepáis, atenienses, respecto de lo otro, que mi padre no causaba ningún daño construyendo un muro alrededor de la finca, y que éstos en todo han mentido contra nosotros, intentaré informaros con mayor exactitud todavía. En efecto, incluso por estos mismos sujetos se reconoce que la tierra es propiedad privada nuestra. Y siéndolo, atenienses, si hubierais visto el campo os habríais dado cuenta mayormente de que soy demandado con falacia. Por ello quería yo recurrir al arbitraje de los informados e imparciales, mas no éstos, como pretenden decir ahora; y este punto os será claro a todos inmediatamente. Pero, atenienses, prestad atención, por Zeus y los dioses! En efecto, la linde medianera de mi tierra y la de éstos es un camino, y, como un monte abraza circularmente los campos, sucede que el agua que fluye hacia abajo discurre en parte hacia el camino, y en parte hacia los predios. Además, de ésta, la parte que cae en el camino, en donde halla fácil curso, corre hacia abajo por el camino, pero en donde se levanta algún obstáculo, entonces forzoso es ya que suba de nivel hasta el interior de las tierras. Y precisamente, según eso, jueces, sucedió que, como hubiera caído una lluvia pertinaz, el agua invadió el campo; descuidado cuando todavía no lo tenía mi padre, sino un hombre que sentía aversión total a los lugares y era más bien ciudadano, dos y tres veces el agua, que se precipitó en las fincas, causó daños y, todavía más, abrió camino. Por ello, pues, mi padre, viendo estos hechos, según oigo decir a los informados, y como a un tiempo los vecinos pastoreasen y pasaran a través del predio, levantó a su alrededor este muro. Y en prueba de que digo verdad en eso, os presentaré como testigos a quienes lo saben, pero también, atenienses, unos indicios mucho más sólidos que los testigos. En efecto, Calicles dice que por haber obstruido la torrentera yo le daño; mas yo demostraré que eso es un campo y no una torrentera. Pues bien, si no se aceptara que es propiedad privada nuestra, quizás causaríamos ese daño si edificáramos en un terreno de los públicos; mas, en realidad, no discuten esa condición y hay en la tierra árboles plantados, viñas e higueras. Y, ciertamente, ¿quién querría plantarlos en una torrentera? Nadie. A su vez,

¿quién enterrar a sus antepasados? Tampoco lo creo. Pues bien, estas cosas, ambas, se han dado: en efecto, los árboles han sido plantados antes de que mi padre construyera alrededor el muro, y las sepulturas son antiguas y están desde antes de que nosotros tuviéramos el campo. Verdaderamente, siendo esto así, ¿qué argumento, atenienses, más fuerte podría haber? En efecto, los hechos lo prueban con notoriedad. Tómame ahora todos los testimonios y lee.

### **TESTIMONIOS**

Oís, atenienses, los testimonios. ¿Acaso os parecen atestiguar sin ambages que es una tierra llena de árboles, que contiene unas sepulturas y las otras cosas que se dan también en los demás campos, y, a su vez, que la finca fue rodeada con un muro cuando todavía vivía el padre de estos sujetos, sin que ellos se opusieran ni tampoco ningún otro de los vecinos?

Merece la pena también, jueces, que me escuchéis en materia de los demás puntos de que ha hablado Calicles. Y considerad primero si alguno de vosotros ha visto u oído jamás que cabe un camino haya una torrentera. Yo creo, en efecto, que en todo el país no hay ninguno; pues, ¿por qué razón uno habría hecho a través de sus propios campos una torrentera para ese agua que había de seguir su curso fluyendo a través del camino público? A continuación, ¿quién de vosotros, sea en el campo, ¡por Zeus!, sea en la ciudad, acogería en su campo, o en su casa, el agua que fluye por la vía? Pero ¿no es lo contrario, no solemos todos, si alguna vez nos causa daños, atajarla y construir muros de contención? Pues bien, éste pretende que yo, después de haber recogido en mi finca el agua del camino, cuando haya sobrepasado su tierra la haga desembocar nuevamente en el camino. Sin duda el vecino que cultiva a continuación de él me reclamará a su vez; pues el derecho que ampare a este sujeto es claro que podrán alegarlo también todos ellos. Y, en verdad, si vacilo en desviar el agua hacia el camino, a lo sumo con mucha confianza podría soltarla en el fundo del vecino. Pues cuando me veo demandado en unos procesos inestimados<sup>[2]</sup> porque el agua que desde el camino fluía se abrió paso hasta el campo de este tipo, ¿qué sufriré, ¡por Zeus!, de manos de quienes sufran un daño porque les haya invadido el agua desde mi tierra? Cuando no me sea lícito verter ni en el camino ni en los predios el agua que yo haya recibido, ¿qué me queda, jueces, ;por los dioses!? Pues, sin duda, Calicles al menos no me obligará a bebérmela.

Pues bien, aunque yo padezco estos y otros muchos y graves daños por obra de esos tipos, me daría por satisfecho no ya con obtener una reparación,

sino con no ser condenado además. En efecto, si hubiera, jueces, una acequia de desagüe que posteriormente la recogiese, quizá cometería una iniquidad no aceptándola, tal como a lo largo de algunos otros fundos hay acequias reconocidas; y en éstas la reciben los primeros, al igual que los arroyos procedentes de las casas, y de éstos la toman otros de la misma manera; pero a ésta ni se la traspasa nadie ni la recibe de mí. ¿Cómo, pues, podría ser eso una torrentera? El agua que cayó, pienso, produjo ya daños a menudo a muchos que no tomaron precauciones, y dañó también ahora a este sujeto. Y lo más inicuo de todo es que Calicles, porque invadió su finca el agua, está construyendo un muro de contención después de haberse transportado enormes piedras, mas como si mi padre faltase a la ley porque construyó en derredor una pared, pues el campo padecía ese mal, ha ejercitado contra mí una acción por daños. Y, en verdad, si cuantos han sido dañados por las aguas que discurren por allí me promueven procesos, mis bienes no me bastarían, ni aunque fuesen muchos más. Ciertamente, tan distintos son éstos de los demás, que, aun cuando no han sufrido nada, como al punto yo os demostraré con claridad, y muchos han padecido numerosos y graves daños, ellos solamente se han atrevido a demandarme. Y, en verdad, mejor hubiera estado en todos hacer eso. En efecto, éstos, si han sufrido algún deterioro, aunque dañados ellos por sí mismos presentan demandas falaces; aquéllos, en cambio, si no otra cosa, al menos no tienen ninguna responsabilidad de tal especie. Mas para no hablar mezclándolo todo a la vez, tómame los testimonios de los vecinos.

#### **TESTIMONIOS**

¿No es, pues, intolerable, jueces, que éstos, que tantos daños han sufrido, no me reclamen nada, ni tampoco ningún otro de los damnificados, sino que acepten la fatalidad, y, en cambio, este sujeto presente una demanda falaz? En cuanto a él, que ha cometido ilegalidad, en primer lugar porque hizo más estrecho el camino, pues sacó hacia afuera el muro a fin de incluir dentro de su finca los árboles del camino, y a continuación, porque arrojó a la vía los escombros, como consecuencia de lo cual ha sucedido que la ha hecho más alta y angosta, lo sabréis de momento con más claridad por medio de los testimonios; mas, de que, aun cuando no ha perdido nada ni sufrido daño digno de mención, ha promovido contra mí un proceso tan importante, de esto intentaré informaros ya.

En efecto, como mi madre tuviera relaciones con la madre de estos tipos antes de que ellos intentaran demandarme con falsía, se hiciesen visitas una a otra, cosa natural, en parte porque ambas viven en el campo y son vecinas, y en parte porque sus maridos se relacionaban mientras vivieron, y hubiera ido mi madre a casa de la de ellos y ésta hubiese deplorado los daños sobrevenidos y se los mostrara, de este modo nos enteramos nosotros de todo, jueces; digo lo que le oí a mi madre, y así infinitos bienes haya para mí, mas si miento, lo contrario: dijo, ciertamente, haber visto y oído a la madre de éstos que la cebada se mojó, que personalmente la vio cuando se estaba secando, ni siguiera tres medimnos<sup>[3]</sup>, y de harina como medio medimno; que decía que una vasija de aceite se volcó, pero que no sufrió daño ninguno. Tan elevados fueron, jueces, los daños que sobrevinieron a estos sujetos, por los que yo soy demandado en un proceso inestimado por mil dracmas. Pues, evidentemente, si restauró un pequeño muro viejo, que ni cayó ni padeció ningún otro deterioro grave, eso yo no he de tenerlo en cuenta. En consecuencia, aun si aceptara ser el responsable de todos los males que les han sobrevenido, lo que se mojó fue eso. Y dado que mi padre no faltó a la ley desde un principio construyendo un muro en torno de la finca, ni tampoco éstos reclamaron jamás a pesar de que transcurrió tanto tiempo, y los otros que han sufrido numerosos e importantes daños nada más me reclaman, y todos vosotros tenéis por costumbre verter en el camino el agua desde las casas y los campos, pero no, ¡por Zeus!, recibir dentro la del camino, ¿qué más se ha de decir? En efecto, según estas consideraciones está fuera de duda que soy notoriamente víctima de una demanda falaz, que no falto a la ley y que no han sufrido los daños que dicen. Y para que sepáis que han arrojado los escombros al camino, que por haber adelantado el muro han hecho más angosta la vía e, incluso, que yo otorgué el juramento a la madre de éstos y requerí a la mía para que lo prestase, tómame los testimonios y el requerimiento.

## TESTIMONIOS. REQUERIMIENTO

En consecuencia, ¿podría haber unos hombres más desvergonzados, o que presenten una demanda falaz más notoriamente que éstos, quienes, aun cuando adelantaron su muro y han terraplenado el camino, demandan a otros por daños, y encima en un proceso inestimado por mil dracmas, unos sujetos que en total no han perdido bajo ningún concepto ni siquiera cincuenta dracmas? No obstante, jueces, pensad en cuantos se ha dado el caso de que

han sido dañados por las aguas en sus campos, sea en Eleusis<sup>[4]</sup>, sea en las demás localidades. Mas, sin duda, cada uno de ésos, joh tierra y dioses!, no va a exigir de sus vecinos que le indemnicen los daños. Yo, que tendría derecho a protestar porque el camino ha llegado a ser más angosto y alto, conservo la calma; en éstos, por contra, hay tanta superioridad, según parece, que a sus perjudicados les demandan falazmente además. En verdad, Calicles, si a vosotros os es lícito construir un muro en derredor de vuestro predio, sin duda también a nosotros nos era lícito hacerlo alrededor del nuestro. Y si mi padre os perjudicaba construyendo un muro circundante, también ahora vosotros me perjudicáis a mí levantándolo de ese modo; pues es claro que, cerrada la vuestra a base de grandes piedras, nuevamente el agua discurrirá hacia mi finca, y luego, imprevisiblemente, cuando haya llegado su hora, derribará el muro. Mas yo nada más les reclamo por este motivo, sino que acepto la suerte y procuraré velar por mis bienes. En efecto, incluso creo que este sujeto obra inteligentemente protegiendo los suyos, pero, puesto que me demanda, considero que es un infame y corrompido por una enfermedad mental.

Pero no os extrañéis, jueces, del celo de este tipo, ni de que ahora se haya atrevido a formular demandas falsas. Pues ya anteriormente, cuando logró sobornar a su primo para que reivindicara mi campo, presentó contratos que no se convinieron y ahora él personalmente ha conseguido laudo condenatorio mío por incomparecencia en otro proceso semejante, aunque inscribió la acción contra Cálaro, uno de mis esclavos<sup>[5]</sup>. En efecto, además de las otras maquinaciones, han descubierto también este sofisma: promueven el mismo proceso contra Cálaro. No obstante, ¿qué siervo levantaría un muro en derredor de la finca del dueño, si el amo no lo hubiera ordenado? Mas, como no pueden presentar ninguna otra reclamación contra Cálaro, le procesan por unas protecciones a las que sobrevivió mi padre más de quince años desde que las construyera. Y si yo renunciara a mis tierras por que las hubiese vendido a éstos o permutado por otros campos, ninguna falta a la ley comete Cálaro; pero si no quiero cederles mis propiedades, todos los más graves daños sufren estos tipos por obra de Cálaro, y buscan también un árbitro que les adjudique las tierras, y transacciones tales por las que puedan entrar en posesión de las fincas. Pues bien, jueces, si los intrigantes y demandantes de mala fe han de gozar de mayores privilegios, nula podría ser la utilidad de los argumentos expuestos; pero si vosotros odiáis a tales sujetos y votáis lo justo, puesto que nada ha perdido Calicles, ni ha sido perjudicado ni por Cálaro ni por mi padre, no sé qué más se ha de decir. Pero para que sepáis que ya anteriormente, porque con asechanzas aspiraba mis tierras, sobornó a su primo y ha poco logró personalmente laudo condenatorio de Cálaro en ese otro proceso, tratando de vejarme porque estimo sobremanera al hombre, y que Calícrates ha promovido nuevamente el otro proceso contra Cálaro, de todos estos hechos os leerá los testimonios.

## **TESTIMONIOS**

Así pues, ¡por Zeus y los dioses!, no me entreguéis, jueces, a estos sujetos, que no cometo ninguna falta a la ley. En efecto, no me importa tanto la multa, aun siendo severa para todos los que poseen una hacienda pequeña; sino que, en suma, tratan de expulsarme del demo persiguiéndome y presentando demandas falaces. Y en prueba de que no cometíamos ninguna ilegalidad, dispuestos estábamos a recurrir al arbitraje de las personas informadas, imparciales y comunes, dispuestos a prestar el juramento legal; pues pensábamos que os habríamos podido aportar estas pruebas decisivas a vosotros, que, asimismo, habéis jurado. Tómame el requerimiento y los testimonios que todavía faltan.

## REQUERIMIENTO. TESTIMONIOS

## LVI

# CONTRA DIONISODORO, POR DAÑOS

## INTRODUCCIÓN

Discurso de autenticidad discutida y fechado en el 322 a. C., en su base hay un préstamo a la gruesa, institución de derecho mercantil ya conocida, cuyo contrato esgrime la parte actora frente a la rival. No hay nada más noticiable en él, salvo sus referencias a la severidad de las normas reguladoras del abastecimiento de cereales en Atenas, los datos sobre la organización de una mafia dedicada a la explotación de la penuria triguera, y, por último, la ausencia de testigos, pues el contrato,  $syngraph\acute{e}$ , es de por sí prueba suficiente e irrefutable de lo convenido.

Por lo demás, los hechos que refiere el discurso son, en resumen, los siguientes: hay un contrato de préstamo marítimo entre Pánfilo y el orador, de una parte, y Dionisodoro y Parmenisco, de otra, por el cual los últimos reciben tres mil dracmas para navegar hasta Egipto e importar allí trigo con destino a Atenas; la garantía es el barco, como suele suceder en este tipo de negocios, y hay, además, una cláusula penal que sanciona el incumplimiento. Los prestatarios, según el dicente, desembarcan el cargamento en Rodas ante la baja sufrida por los precios del trigo en Atenas, alegan, justificándose, avería del navío, y ofrecen a los prestamistas el pago de intereses hasta Rodas. Pero el orador no acepta, para que no se le tenga por cómplice en la operación, aunque sí está dispuesto a recibir dicha suma con la condición de someterse a la decisión de los tribunales respecto del resto. Y ante la exigencia de que el contrato sea destruido sin más, formulada por Dionisodoro, recurre a la justicia oficial y denuncia las flagrantes contradicciones que supone la conducta del último.

## **ASUNTO**

Darío y Pánfilo prestan a Dionisodoro tres mil dracmas, a fin de que haga un viaje por mar hasta Egipto y desde allí nuevamente a Atenas, reciben como garantía la nave y estipulan cuántos intereses debían percibir cuando Dionisodoro hubiese regresado a Atenas. Pero Dionisodoro, que se hace a la mar desde Egipto, habiendo atracado en Rodas desembarcó allí el cargamento, según manifiesta él, por haber sufrido una brecha el navío y estar averiado, mas según alega Darío, por haberse enterado de que el trigo en Atenas estaba barato; dice, en efecto, que la nave está intacta y navega todavía hoy. Pues bien, los prestamistas acusan a Dionisodoro de haber violado el contrato, porque la garantía, esto es, el navío, no la presentó públicamente, y le reclaman los intereses convenidos completos<sup>[1]</sup>; pero él no quiere satisfacerlos todos, sino en proporción a la travesía realizada.

Socio soy en este préstamo, jueces. Sucede que nosotros, los que hemos elegido como profesión el tráfico por mar y ponemos en manos de otros nuestros fondos, sabemos exactamente que el prestatario en todo nos aventaja. En efecto, después de haber recibido un dinero visible y reconocido, en una tablilla comprada por dos calcos<sup>[2]</sup> y en un pequeño trozo de papiro deja perfectamente clara su promesa de cumplir sus obligaciones de derecho. En cambio, nosotros no decimos que entregaremos, sino que inmediatamente damos el dinero al prestatario. Pues bien, ¿confiando en quién y con qué seguridad efectuamos la entrega? En vosotros, jueces, y en las leyes vuestras<sup>[3]</sup>, que prescriben que sean firmes cuantas convenciones haya hecho uno con otro voluntariamente. Pero me parece que nula es la utilidad de las leyes y de todo contrato, si el que recibe los fondos no es muy justo en su modo de ser y, una de dos, temeroso de vosotros, o pudoroso con quien contrató. Ninguna de estas dos condiciones se da en Dionisodoro, aquí presente, sino que ha llegado a un grado de audacia tan elevado, que, aunque recibió de nosotros en préstamo sobre la nave<sup>[4]</sup> tres mil dracmas con la condición de que el navío regresara a Atenas, y debiendo nosotros haber cobrado el dinero el verano pasado, condujo su barco hasta Rodas y, habiendo desembarcado allí la carga, la vendió, violando el contrato y vuestras leyes<sup>[5]</sup>, dirigió desde Rodas su nave nuevamente hasta Egipto y de allá a Rodas, mientras que a nosotros, los que prestamos en Atenas, todavía hoy no nos restituye los fondos ni nos pone en lugar visible la garantía<sup>[6]</sup>. Por el contrario, aun cuando este es el segundo año que negocia nuestros dineros, tiene el préstamo, su producto y la nave que es nuestra garantía, no menos ha comparecido ante vosotros, evidentemente con la intención de hacernos castigar con la epobelía<sup>[7]</sup> y de meternos en la cárcel<sup>[8]</sup>, además de despojarnos del dinero. Así pues, a vosotros, atenienses, a todos igualmente os pedimos y rogamos que nos ayudéis si os parece que somos víctimas de

una injusticia. Pero primero quiero explicaros el origen del contrato; pues de ese modo vosotros me seguiréis con suma facilidad.

En efecto, Dionisodoro, aquí presente, atenienses, y su socio Parmenisco, habiéndose llegado a nosotros el año pasado en el mes de metagitnión, nos dijeron que querían tomar un préstamo con garantía del navío para emprender navegación hasta Egipto, y desde Egipto a Rodas o Atenas, después de que hubiesen convenido los intereses hasta uno u otro de estos emporios. Como hubiéramos respondido nosotros, jueces, que no concederíamos préstamos con destino a ningún otro emporio sino hasta Atenas, de este modo convienen en que navegarían acá, y bajo estos acuerdos reciben de nosotros prestadas con garantía de la nave tres mil dracmas para un viaje de ida y vuelta, y redactaron un contrato para su constancia. Pues bien, en el contrato fue registrado como prestamista Pánfilo, aquí presente; yo desde fuera participaba con él en el préstamo. En primer lugar os leerá el mismo contrato.

## **CONTRATO**

Cuando hubieron recibido de nosotros los fondos a tenor de este contrato, jueces, Dionisodoro, aquí presente, y su socio Parmenisco enviaron la nave a Egipto desde acá. Parmenisco navegaba a bordo del navío, pero este sujeto permaneció aquí. En efecto, eran, jueces, para que no ignoréis este detalle, todos ésos servidores y colaboradores de Cleómenes<sup>[9]</sup>, el que mandó en Egipto, quien desde que asumió el cargo no pocos daños causó a vuestra ciudad, pero más incluso a los otros griegos, revendiendo y fijando conjuntamente los precios del trigo él y éstos con él. Efectivamente, algunos de ellos enviaban desde Egipto las mercancías, otros navegaban al frente de las mercaderías y los que permanecían aquí distribuían los géneros enviados; luego, según los precios establecidos, remitían notificaciones quienes quedaban acá a los ausentes, con el fin de que, si el trigo estaba caro entre vosotros, lo enviaran aquí, y si se hacía más barato, pusieran rumbo hacia cualquier otro emporio. De donde fundamentalmente, jueces, se encareció el comercio triguero como consecuencia de tales cartas y colaboraciones<sup>[10]</sup>. Pues bien, cuando desde aquí despidieron la nave estos sujetos, dejaron prudencialmente caro el trigo; por ello toleraron que en el contrato escribiéramos que navegarían hasta Atenas y no hasta otro emporio.

Pero posteriormente, jueces, cuando tuvo lugar la llegada del siciliano y los precios del trigo iban a menos, y la nave de éstos había zarpado ya hacia Egipto, inmediatamente este tipo envía uno a Rodas para que comunique a su

socio Parmenisco la coyuntura de aquí, pues sabía con exactitud que le era forzoso a la nave hacer escala en Rodas. Pues bien, el resultado fue que, cuando Parmenisco, su socio, hubo recibido las cartas remitidas por él, y enterado de los precios acá establecidos, descarga el trigo en Rodas y allí lo vende, porque menospreciaron el contrato, jueces, y las cláusulas penales que estos mismos sujetos suscribieron contra sí mismos para el caso de que violaran alguna estipulación, y porque menospreciaron las leyes vuestras, que ordenan a los patronos de los navíos y comerciantes a bordo navegar hasta el emporio que hayan convenido, y si no, que estén incursos en las más graves penas. Nosotros, tan pronto como nos hubimos enterado de lo sucedido, turbados por el hecho, nos dirigimos a este tipo, al arquitecto de toda la intriga, indignados, como era natural, y reclamando porque, aun cuando sin ambages nosotros definimos en el contrato que la nave no navegaría de regreso hasta ninguna otra parte sino hasta Atenas, y aunque bajo estos acuerdos prestamos el dinero, él nos había dejado en sospecha para que quienes quisieran nos acusaran y dijesen que, efectivamente, también nosotros habíamos sido socios en el transporte de trigo a Rodas, mientras que ellos no habían llegado llevando su nave al emporio que acordaron, al vuestro, y nada más.

Mas como nada consiguiéramos dialogando en defensa del contrato y de nuestros derechos, entonces exigimos cobrar el préstamo y los intereses en un principio estipulados. Pero este sujeto nos trató tan insolentemente, que se negó a dar los intereses consignados en el contrato: «Si queréis, dijo, cobrar la parte proporcional a la travesía realizada, os daré, añade, los intereses hasta Rodas; más no podría dar», legislando él personalmente a su favor y no obedeciendo las estipulaciones de derecho del contrato. Como nosotros dijésemos que no aceptaríamos nada de eso, pues pensábamos que, cuando esto hiciéramos, estaríamos reconociendo que también nosotros habíamos transportado trigo a Rodas, todavía más se esforzó éste y, tras haber tomado consigo numerosos testigos, vino diciendo que estaba dispuesto a pagar el préstamo y los intereses hasta Rodas, aunque, jueces, tenía más bien la intención de no restituir nada, sino que creía que nosotros no querríamos tomar el dinero por las acusaciones subyacentes. Y el mismo hecho lo demostró.

En efecto, atenienses, como algunos de vuestros conciudadanos, que espontáneamente estuvieron presentes, nos aconsejaran aceptar lo que se nos ofrecía, someternos a juicio en las cuestiones controvertidas y no convenir en los intereses hasta Rodas hasta que hubiésemos sido juzgados, nosotros

aceptamos estas propuestas, no porque ignoráramos, jueces, el derecho dimanante del contrato, sino considerando que debíamos perder algo y ceder, de suerte que no pareciese que éramos amantes de los pleitos, y éste, como hubiera visto que nosotros llegábamos al mismo lugar, «Anulad, pues, dice, el contrato.» «¿Que nosotros lo anulemos? ¡Cualquier cosa antes que eso! No, en presencia del banquero convendremos en dejar sin vigor el contrato según el dinero que nos hayas pagado, pero en conjunto no lo anularemos hasta que hayamos sido juzgados respecto de los puntos controvertidos. Pues, ¿con qué derecho o qué base sólida litigaremos, si se hace preciso ir ante un árbitro o ante un tribunal, cuando hayamos anulado el contrato en que tenemos la defensa de nuestros derechos?» Como esto dijéramos nosotros, jueces, y exigiésemos a Dionisodoro, aquí presente, que no alterara el contrato ni dejara sin vigor el que incluso por éstos mismos tipos se reconocía que era válido, y que, respecto de las cantidades, nos pagara cuanto él mismo convenía, y estuviéramos dispuestos a someternos a juicio en las controvertidas, sea al de uno, si querían, sea al de más comerciantes del emporio, negose Dionisodoro a adherirse a ninguna de estas propuestas, y, porque no anulamos totalmente el contrato recuperando a cambio lo que éste ordenaba, ya va para dos años que retiene lo nuestro y negocia los dineros; y lo más intolerable de todo, jueces, es que este mismo tipo cobra de otros (deudores) intereses marítimos de nuestros fondos, aun cuando no prestó en Atenas ni con destino a Atenas, sino a Rodas y Egipto, y piensa que no ha de cumplir ninguna de sus obligaciones de justicia para con nosotros, los que le concedimos el préstamo hasta vuestro emporio. En prueba de que digo verdad, se leerá el requerimiento que le dirigimos acerca de estas cuestiones.

## **REQUERIMIENTO**

Pues bien, jueces, como nosotros hubiéramos dirigido este requerimiento a Dionisodoro, aquí presente, numerosas veces, y durante muchos días expusiéramos el texto, dijo que éramos completamente tontos si imaginábamos que él era tan insensato como para presentarse ante un árbitro, estando claro de antemano que le condenaría a pagar las sumas, y siéndole posible comparecer ante un tribunal con el dinero, y luego, si era capaz de engañaros, retirarse en posesión de lo ajeno, y si no, depositar entonces las sumas, como hombre que no confía en su derecho, sino que quiere obtener una prueba de vosotros<sup>[11]</sup>.

Así pues, los hechos perpetrados por Dionisodoro los habéis oído, jueces; pero pienso que vosotros, puesto que hace rato que oís hablar de su audacia, con admiración os preguntáis confiando en qué ha venido aquí. En efecto, ¿cómo no va a haber atrevimiento si un hombre, que tomó en préstamo unos fondos del emporio de los atenienses, y firmó un contrato en términos precisos con la condición de que su nave regresara a vuestro emporio, y si no, pagase dobles los dineros, ni ha conducido el navío hasta el Pireo ni restituye las sumas a quienes las prestaron, sino que vendió en Rodas el trigo que descargara allí y, aunque ese abuso ha cometido, no menos se atreve a mirar vuestras caras? Escuchad ahora lo que alega frente a esto. Dice, en efecto, que la nave cuando navegaba procedente de Egipto, sufrió una avería, y que por esa razón fue forzoso hacer escala en Rodas y desembarcar el trigo allí. Y como indicio de ese hecho aduce que, consecuentemente, fletó buques de carga desde Rodas y remitió algunas mercancías acá. Ésta es una parte de su defensa, y la segunda es la que sigue: dice, en efecto, que algunos otros prestamistas le han aceptado los intereses hasta Rodas; excesivo sería, pues, que nosotros no aceptáramos lo mismo que aquéllos. Y como tercera, además de éstas, manifiesta que el contrato ordena que, salva la nave, él pague el dinero, pero que la nave no se ha salvado en el Pireo. Ahora bien, escuchad, jueces, las razones de derecho que exponemos frente a cada una de estas manifestaciones.

En primer lugar, cuando dice que el navío sufrió una avería, creo que a todos vosotros os es evidente que miente. En efecto, si hubiera acontecido que la nave hubiese sufrido esa avería, ni se habría salvado en Rodas, ni posteriormente habría sido apta para la navegación. Y ahora hay evidencia de que se salvó en Rodas, de que, nuevamente, desde allí fue enviada a Egipto y de que todavía hoy navega hacia todas partes, salvo hacia Atenas. Y, en verdad, ¿cómo no va a ser extraño que, cuando haya sido preciso llevar el navío hasta el emporio de los atenienses, diga que sufrió una brecha, mas, cuando haya hecho falta desembarcar el trigo en Rodas, entonces haya evidencia de que la misma nave era apta para la navegación?

¿Por qué, pues, dice, fleté otros barcos mercantes, hice transbordo de la carga y los envié acá? Porque, atenienses, ni éste era dueño de todas las mercancías, ni tampoco su socio, sino que los comerciantes de a bordo enviaron aquí sus géneros, pienso, en otras naves por fuerza, puesto que éstos dieron por terminada la travesía con antelación; no obstante, de las que eran dueños ellos, ésas no las remitieron todas acá, sino haciendo cálculos de cuáles habían subido los precios. Pues, ¿por qué razón, en fin, si fletabais

otros barcos, según decís, no embarcasteis en ellos todo el cargamento de la nave, sino que dejasteis el trigo en Rodas? Porque, jueces, les convenía venderlo allí (pues oían que los precios de aquí habían bajado); en cambio, os enviaron las otras mercancías, de las que esperaban obtener una ganancia. Consecuentemente, cuando alegas el flete de los barcos, no expresas un indicio de que el navío hubiera sufrido una avería, sino de lo que os convenía a vosotros.

Pues bien, respecto de estos puntos suficiente es lo por mí expuesto; en cuanto a los prestamistas, de quienes dicen que han aceptado cobrarles los intereses hasta Rodas, esa cuestión no nos atañe. En efecto, si alguien os hizo cesión de una parte de sus derechos, ningún perjuicio sufre ni quien donó ni el que le indujo; pero nosotros ni te hemos descargado de nada, ni convenido en la navegación hasta Rodas, ni hay para nosotros nada más válido que el contrato. Éste, ¿qué dice y adónde ordena hacer la travesía? De Atenas a Egipto y de Egipto a Atenas; si no, manda pagar doble dinero. Si has hecho eso, ninguna falta cometes, pero si no lo has hecho ni has llevado la nave a Atenas, en justicia debes tú ser castigado con la pena suplementaria del contrato; pues esta norma de derecho ningún otro, sino tú mismo la definiste contra ti. Demuestra, pues, a los jueces una de dos: o que el contrato no es firme para nosotros, o que no es justo que en todo actúes a su tenor. Si algunos te han condonado algo y convenido en los intereses hasta Rodas, ¿por eso ningún daño nos irrogas a nosotros, a quienes has violado el convenio por haber conducido la nave a Rodas? No lo creo; pues éstos no están juzgando ahora lo por otros aceptado, sino lo por ti mismo suscrito ante nosotros. Consecuentemente, que lo de la condonación de los intereses, si, por caso, ha sucedido como éstos dicen, ha tenido lugar con la conveniencia de los prestamistas, a todos os es evidente. En efecto, a quienes les prestaron un dinero para un viaje desde Egipto hasta Atenas, cuando éstos hubieron llegado a Rodas y fondeado allí la nave, nadar les importaba, pienso, después de haber condonado una parte de los intereses y recuperado el préstamo en Rodas, hacerlo productivo nuevamente hasta Egipto, sino que les convenía mucho más esta operación que el que se hicieran a la mar rumbo acá. Ciertamente, la navegación hacia allí siempre está en su hora, y dos y tres veces podían trabajar con el mismo dinero; mientras que, si hubiesen venido aquí, hubiera sido preciso pasar el invierno y esperar el buen tiempo. De suerte que aquellos prestamistas han obtenido una ganancia adicional y no descargado a estos sujetos de nada; para nosotros, en cambio, el discurso no versa sólo sobre el interés, sino que ni siquiera podemos recuperar el capital<sup>[12]</sup>.

Así pues, no permitáis que este sujeto os engañe y aporte transacciones realizadas con los otros prestamistas, sino remitidle al contrato y a las obligaciones de justicia dimanantes del contrato. Me falta, en efecto, informaros de eso, y también este tipo basa su fuerza en eso mismo cuando dice que el contrato ordena restituir el préstamo si la nave se salva. Incluso nosotros decimos que así debe ser. Mas, gustosamente a ti mismo te preguntaría si hablas como si el navío se hubiera ido a pique, o como si se hubiese salvado. Pues si la nave se ha ido a pique y se ha perdido, ¿por qué estás en desacuerdo respecto de los intereses, y pretendes que nosotros cobremos los réditos hasta Rodas? No es, en efecto, justo que nosotros percibamos ni los intereses ni el capital. Y si la nave está salva y no se ha ido a pique, ¿por qué no nos satisfaces las sumas que por escrito conviniste? ¿Cómo, pues, podríais conocer con la mayor exactitud, atenienses, que la nave se ha salvado? Fundamentalmente por el mismo hecho de estar el navío en navegación, pero no menos también por lo que estos mismos tipos dicen. En efecto, pretenden que nosotros cobremos el capital y una parte de los intereses, como si la nave se hubiera salvado, pero no realizado toda la travesía. Mas examinad, atenienses, si acaso nosotros nos ceñimos a las normas justas del contrato, o bien estos sujetos, que ni han navegado hasta el emporio convenido, sino a Rodas y Egipto, y, salva la nave y no ida a pique, se creen con derecho a conseguir una condonación de los intereses, aun cuando han obrado contra lo pactado por escrito, y aunque ellos mismos han hecho pingües negocios en el transporte de trigo a Rodas, retienen nuestros fondos y los explotan ya va para dos años. Pero lo más novedoso de todo es lo que sucede: nos ofrecen el préstamo primitivo, como si se hubiera salvado la nave, mas se creen con derecho a despojarnos de los intereses, como si se hubiese ido a pique. Sin embargo, el contrato no dice unas cosas respecto de los réditos y otras en lo relativo al préstamo original, sino que las normas de derecho son las mismas en ambos casos, e idéntica la ejecución. Pero léeme nuevamente el contrato.

#### CONTRATO

... desde Atenas hasta Egipto y desde Egipto a Atenas.

Ya lo oís, atenienses: «Desde Atenas, dice, hasta Egipto, y desde Egipto a Atenas.» Lee el resto.

#### **CONTRATO**

«Salva la nave en el Pireo...»

Atenienses, muy simple os es decidir en este proceso, y no hay necesidad de largos discursos. Que la nave se ha salvado y está salva, incluso por estos mismos tipos se reconoce (pues no ofrecerían el préstamo inicial y una parte de los intereses), pero no ha sido llevada al Pireo. Por eso nosotros, los que concedimos el préstamo, afirmamos que somos víctimas de una injusticia, y por esto intervenimos en el proceso, porque no regresó hasta el emporio convenido. Dionisodoro, en cambio, por eso mismo niega que esté faltando a la ley: pues no está obligado a pagar todos los intereses, dado que la nave no regresó al Pireo. Mas ¿el contrato qué dice? No, ¡por Zeus!, no eso que tú dices, Dionisodoro; sino que, si no pagas el préstamo, o no presentas las garantías públicamente y libres de derechos de embargo, o ejecutas cualquier otra acción en contra del contrato, te ordena pagar doble dinero. Y léeme este mismo punto del contrato.

## **CONTRATO**

«Si... no presentan las garantías públicamente y libres de derechos de embargo, o ejecutan una acción en contra del contrato, paguen doble dinero.»

Pues bien, ¿hay algún lugar en que hayas presentado públicamente la nave desde que recibiste el dinero de nosotros, aunque tú mismo reconoces que está salva? O ¿has regresado desde la fecha aquella al emporio de los atenienses, aun cuando el contrato en términos precisos dice que lleves la nave hasta el Pireo y la presentes públicamente a quienes concedieron el préstamo? Ésta es la cuestión, atenienses. Mirad la desfachatez. El navío sufrió una avería, según dice éste, y por eso lo llevó a Rodas. Así que, a continuación, fue reparado y se hizo apto para la navegación. ¿Por qué, pues, ¡oh varón excelentísimo!, lo enviaste a Egipto y a los otros emporios, pero todavía hoy no lo has remitido a Atenas, hasta nosotros, los que te prestamos, a quienes el

contrato te ordena presentar la nave públicamente y sin derechos de embargo, y eso que nosotros te lo exigimos y requerimos numerosas veces? Mas, tan valiente eres, un sinvergüenza más bien, que, aun cuando según el contrato nos debes doble dinero, crees que no has de pagar los intereses redituados, sino que nos ordenas cobrarlos hasta Rodas, como si tu orden hubiera de ser más firme que el contrato, e incluso osas decir que no se salvó la nave en el Pireo: por lo que con justicia podrías ser condenado a muerte por los jueces. En efecto, ¿por culpa de quién, más bien, jueces, el navío no se ha salvado en el Pireo? ¿Acaso por nosotros, los que sin ambages prestamos hasta Egipto y hasta Atenas, o por este sujeto y su socio, quienes, aunque recibieron el préstamo según estos acuerdos, con la condición de que regresara a Atenas, llevaron la nave a Rodas? Pero, que por voluntad propia, y no por fuerza mayor, tal hicieron, claro es por muchas razones. En efecto, verdaderamente el suceso hubiera sido involuntario y el navío hubiese sufrido avería, después, cuando hubieran reparado la nave, sin duda no la habrían fletado en dirección a otros emporios, sino que la hubiesen enviado hasta vosotros, enmendando la fortuita desgracia. Mas, en realidad, no sólo no la enmendaron, sino que, además de sus injusticias de un principio, han cometido errores mucho más graves, y como en tono de burla han comparecido oponiéndose procesalmente, convencidos de que en sus manos estará, si les condenáis, pagar solamente el capital y los intereses. Vosotros, pues, atenienses, no condescendáis con esos tipos que así son, ni les permitáis fondear sobre dos áncoras, pues creen que, si triunfan, conservarán lo ajeno, y si no pueden engañaros, pagarán lo que en sí se debe, sino castigadles con las penas del contrato. Pues sería absurdo que esos mismos tipos hubieran suscrito contra sí una sanción doble para el caso de que violasen alguna estipulación de las yacentes en el contrato, mas vosotros fuerais con ellos más benevolentes, y encima habiendo sido no menos perjudicados que nosotros.

Así pues, las cuestiones jurídicas referentes al asunto son breves y fáciles de recordar. Prestamos a Dionisodoro, aquí presente, y a su socio tres mil dracmas desde Atenas hasta Egipto y desde Egipto a Atenas; no hemos cobrado la suma ni los intereses, sino que retienen lo nuestro y lo negocian ya va para dos años; no han fondeado la nave en vuestro puerto todavía hoy, ni nos la han entregado públicamente; el contrato ordena que, si no presentan públicamente el navío, paguen ellos doble la suma y sea posible la ejecución de uno o de ambos<sup>[13]</sup>. Con estas normas de derecho hemos comparecido ante vosotros, exigiendo recuperar lo nuestro por vuestra intervención, puesto que de ellos personalmente no podemos. Éste es el razonamiento de nuestra parte.

Estos sujetos reconocen haber recibido el préstamo y no haberlo pagado, pero oponen que no deben satisfacer completos los intereses estipulados en el contrato, sino los hasta Rodas, que ni suscribieron ni de cuya aceptación lograron convencernos. Pues bien, atenienses, si pleiteáramos en el tribunal de los rodios, posiblemente estos sujetos nos llevarían ventaja, pues han transportado trigo a su país y navegado con su barco hasta su emporio; ahora bien, dado que hemos comparecido ante atenienses y puesto que suscribimos con ellos un contrato hasta vuestro emporio, pretendemos no ser menoscabados por quienes nos han perjudicado a nosotros y también a vosotros.

Además de esto, atenienses, no ignoréis que, aunque ahora juzgáis una sola causa, estáis legislando en bien de todo el emporio, y que junto a vosotros hay muchos de los que han elegido trabajar en el mar mirando cómo sentenciáis este asunto. Pues si vosotros creéis que han de ser firmes los contratos escritos y los convenios que se dan entre unos y otros, y no tenéis ninguna consideración con quienes los violan, con mayor disposición invertirán sus fondos los que se dedican a conceder préstamos, y como consecuencia de eso os acrecerá el emporio. Mas, si a los patronos de navío les es lícito, luego de haber firmado un contrato con la condición de navegar de regreso hasta Atenas, llevar posteriormente su nave a otros emporios diciendo que sufrieron averías y aduciendo pretextos tales como los que utiliza Dionisodoro, aquí presente, y, además, dividir los intereses en proporción a la travesía que hayan manifestado que han realizado y no según el contrato, nada impedirá que todas las convenciones cesen. En efecto, ¿quién querrá invertir sus fondos cuando vea sin vigor los contratos, prevalentes tales argumentaciones, y que las causas de los que han faltado a la ley están antes que el derecho? De ningún modo, jueces; pues eso no conviene a vuestro pueblo ni a quienes han elegido traficar, los cuales son muy útiles en general a todos vosotros y en particular a cualquiera. Por eso precisamente debéis vosotros poner solicitud en ellos.

Pues bien, cuanto yo era capaz de decir, lo he dicho; pero también pido que alguno de mis amigos me apoye con su voz. Aquí, Demóstenes.

## **LVII**

# CONTRA EUBÚLIDES, APELACIÓN

## INTRODUCCIÓN

Discurso de autenticidad discutida, pronunciado, probablemente, en 345 a. C. (después de la revisión general de los registros realizada en 346 a. C.), trata específicamente un tema nuevo dentro del *corpus* de discursos privados atribuidos a Demóstenes: el *status ciuitatis*.

Sabido es que en los demos había registros para la inscripción de los atenienses mayores de edad; ahora bien, tal inscripción ofrecía sólo una presunción *iuris tantum* de nacionalidad, y admitía, naturalmente, prueba en contrario siempre. Y esto es lo acontecido en el caso que plantea el discurso. Se habla de dos revisiones del registro, motivada, la una, por la pérdida de éste en el demo de Halimunte, y la otra, que justifica la presente apelación, llevada a cabo en virtud de un decreto del pueblo cuyo objetivo era, quizás, restringir el número de habitantes del Ática con derecho a disfrutar de los beneficios que la posesión de la ciudadanía comportaba. En ambos casos la asamblea de los demotas decidía, por votación, acerca de cada uno de los considerados ciudadanos; los excluidos, si eran libres, pasaban a la categoría de metecos, si aceptaban la decisión, y si no, podían apelar, aunque con el riesgo de quedar reducidos a la condición de esclavos si su causa no prosperaba ante el tribunal.

Así se plantea el caso en el discurso. Euxíteo apela y trata de demostrar, ante el tribunal, su condición de ateniense por vía de padre y de madre, frente a unas acusaciones que, por lo que se dice, se basaban en ciertas inconsecuencias entre su buena situación económica y la mala de su madre, entre el acento extranjero de su padre y su cualificación como ateniense, conducentes todas ellas a una sospecha de falsa filiación.

#### **ASUNTO**

Se promulga una ley entre los atenienses para que se proceda a un examen de todos los inscritos en los registros de mayores de edad<sup>[1]</sup>, sobre si son ciudadanos genuinos o no, sean borrados los no nacidos de ciudadano y ciudadana, decidan por votación los demotas acerca de todos, y los que hubieren sido excluidos y se hubieren atenido al voto de los demotas queden borrados y sean metecos, mas a quienes quisieren séales otorgada apelación ante los jueces, y si fueren convictos también en el tribunal, sean vendidos, y si absueltos, sean ciudadanos. Cuando, a tenor de esta ley, decide por votación el demo de los halimusios es excluido cierto Euxiteo, pero apeló al tribunal alegando haber sido combatido con maquinaciones partidistas por Eubúlides, que es enemigo suyo, y se presenta como hijo de ciudadano y ciudadana. Si mi madre fue nodriza, lo hizo a causa de su pobreza. Mi padre tenía acento extranjero en su habla por haber sido cautivo y vendido. Se debe no presentar las desgracias, sino investigar los linajes.

Puesto que muchas y falsas acusaciones ha formulado contra nosotros Eubúlides, y levantado maledicencias ni convenientes ni justas, intentaré, exponiendo lo verdadero y lo justo, jueces, demostrar que somos partícipes del derecho de ciudad y que yo he sufrido una decisión no decente por causa de este tipo. Pero os pido a todos vosotros, jueces, suplico e imploro, que, después de que hayáis considerado la gran importancia del presente proceso y la vergüenza con que acontece a quienes son convictos quedar reducidos a la nada, me escuchéis en silencio, sobre todo, si es posible, con más benevolencia que a éste (pues es natural que seáis más benevolentes con los que se hallan en peligro), y si no, al menos con la misma. Pero me sucede que, en lo tocante a nosotros, jueces, y al derecho de participar en la ciudad, siento confianza y tengo muchas esperanzas de llevar adelante mi causa bien, mas temo la ocasión y el hecho de que la ciudad está muy sensibilizada ante las exclusiones: en efecto, aunque muchos han sido expulsados con justicia de todos los demos, partícipes somos de esa fama quienes hemos sido víctimas de intrigas partidistas, y en los procesos contendemos frente a la acusación suscitada contra aquéllos, no cada uno frente a la suya, de suerte que grande es nuestro miedo. Empero, aun siendo esto así, expondré ante vosotros lo que en primer lugar considero que es justo respecto de estas mismas cuestiones.

Efectivamente, yo pienso que debéis vosotros ser duros con quienes sean convictos de que son extranjeros, si secretamente y con violencia participaban en vuestros sacrificios y cultos comunes sin que os hubieran persuadido ni os lo hubiesen solicitado, pero auxiliar y salvar a los que han padecido la desgracia y demuestren que ellos son ciudadanos, teniendo presente que una triste suerte, la más lamentable de todas, nos acontecería a los que hemos sufrido la injusticia si, aun siendo de los que según derecho podrían imponer

castigo junto con vosotros, llegáramos a estar entre quienes lo expiasen y fuéramos víctimas de una iniquidad conjunta por la ira que suscita el tema. Pues bien, al menos yo creía, jueces, que era deber de Eubúlides, y de todos cuantos hoy acusan en apoyo de las exclusiones, exponer exactamente cuanto saben y no aportar ningún rumor a tal debate. Pues tan injusto ha sido juzgado eso, y desde hace mucho tiempo, que las leyes no permiten deponer testimonio de oídas<sup>[2]</sup>, ni siquiera en las inculpaciones muy banales, y con razón: en efecto, cuando ya algunos que dijeron saber aparecieron como falaces, ¿cómo se ha de creer lo que ni el mismo exponente sabe? Además, cuando ni sometiéndose a responsabilidad es lícito dañar a nadie por lo que uno diga que ha oído, ¿cómo debéis vosotros dar crédito a quien hable sin tener que rendir cuentas?

Así pues, dado que este sujeto, que conoce las leyes más incluso de lo que fuera conveniente<sup>[3]</sup>, ha formulado su acusación injusta y ambiciosamente, me es forzoso hablar primero de los ultrajes que sufrí entre los demotas. Y os pido, atenienses, que nunca toméis la exclusión de los demotas como indicio de que no me asiste el derecho de ciudad. Pues si hubieseis considerado que los demotas fueran capaces de juzgar todas las cuestiones de justicia, no habríais concedido la apelación ante vosotros; ahora bien, puesto que pensabais que por rivalidad, envidia, enemistad y otros pretextos podría darse una situación semejante, creasteis a favor de quienes hubieran sido víctimas de injusticia el recurso ante vosotros, por cuyo medio, obrando honestamente, atenienses, habéis salvado a todos los que han sufrido iniquidad. Así pues, en primer lugar expondré delante de vosotros de qué modo aconteció que se celebrara la votación entre los demotas; pues el referir todo lo relacionado con el asunto en sí, eso yo entiendo que demuestra cuántos daños uno ha padecido en contra del decreto, injustamente, por haber sido combatido con maquinaciones partidistas.

En efecto, Eubúlides, aquí presente, atenienses, como muchos de vosotros saben, cuando acusó de impiedad a la hermana de Lacedemonio no obtuvo la quinta parte de los votos. Precisamente porque en aquel proceso atestigüé lo justo, pero contrario a sus intereses, por esa enemistad me ataca. Y como fuera miembro del Consejo, jueces, y tuviese plena autoridad sobre el juramento y las listas por las que llamaba a los demotas, ¿qué hace? En primer lugar, cuando se hubieron reunido los demotas, consumió el día pronunciando públicos discursos y presentando decretos. Esto sucedía no por casualidad, sino porque maquinaba contra mí, con objeto de que la votación acerca de mi persona tuviese lugar lo más tarde posible; y lo consiguió. Entre

los demotas, quienes prestamos juramento fuimos setenta y tres, comenzamos a votar muy avanzada la tarde, de suerte que aconteció que, cuando se pronunciaba mi nombre, era noche ya: en efecto, yo estaba alrededor del sexagésimo y fui citado el último de todos los que fueron llamados en aquel día, cuando los demotas más viejos habían regresado a sus campos; pues, como nuestro demo, jueces, dista treinta y cinco estadios<sup>[4]</sup> de la ciudad y los más viven allá, la mayoría se había ido; los restantes eran no más de treinta. Entre éstos estaban todos los sobornados por este sujeto.

Cuando hubo sido pronunciado mi nombre, habiendo subido a la tribuna este tipo, comenzó a blasfemar contra mí rápida, abundantemente y a grandes voces, como ahora, y sin haber presentado como testigo de las acusaciones que formuló a nadie, ni de los demotas ni de los restantes ciudadanos, invitó a los demotas a excluirme. Aunque yo pedía que se demorara hasta el día siguiente a causa de la hora, de no asistirme nadie y de habérseme venido encima el asunto de improviso, para que éste tuviera posibilidad de formular cuantas acusaciones quisiera y presentar testigos, si los tenía, y a mí me fuese posible defenderme entre todos los demotas y aportar como testigos a mis familiares —y en lo que decidieran sobre mí, a eso estaba dispuesto a atenerme—, éste ningún caso hizo de los requerimientos que yo hacía, e inmediatamente otorgó el voto a los demotas presentes, sin haberme concedido ninguna defensa ni llevado a la práctica ninguna prueba exacta. Los con él confabulados, habiéndose puesto de pie, votaron. Era de noche y ellos, recibiendo de manos de este tipo dos y tres votos cada uno, los introdujeron en la urna. He aquí la prueba: los que votaron, en efecto, fueron no más de treinta, pero se contabilizaron más de sesenta votos, de suerte que nosotros quedamos totalmente estupefactos. Y en prueba de que en esto digo verdad, de que no fue concedido el voto entre todos, y de que hubo más que los que votaron, os presentaré testigos. Sucede que conmigo no se hallaba en calidad de fedatario de estos hechos ninguno de mis amigos ni de los demás atenienses, a causa de la hora y por no haber llamado a nadie, mas como testigos me valgo de los mismos que me han hecho injusticia. Así que por escrito les he redactado hechos que no podrán negar. Lee.

#### **TESTIMONIO**

Pues bien, jueces, si hubiera acontecido a los halimusios que por votación decidiesen acerca de todos los demotas en aquel día, hubiese sido natural que votasen hasta tarde, para que se hubieran ido después de haber cumplido lo

por vosotros decretado. Pero si de los demotas faltaban más de veinte, respecto de los cuales era preciso votar al día siguiente, e igualmente era forzoso que se reunieran los demotas, ¿por qué le era molesto a Eubúlides acceder al aplazamiento hasta el día siguiente, y otorgar el voto a los demotas primero acerca de mi persona? Porque, jueces, no ignoraba Eubúlides que, si se me concedía la palabra, si todos los demotas estaban conmigo y el voto era otorgado con justicia, de ningún valor resultarían los con él confabulados. Por qué razón se concertaron estos tipos, eso, cuando haya hablado de mi linaje, entonces, si queréis oír, lo diré. Y ahora, ¿qué considero justo y qué me he dispuesto a hacer, jueces? Demostrar ante vosotros que yo soy ateniense por vía de padre y de madre, presentar unos testigos de estos hechos de quienes vosotros diréis que son veraces, desvirtuar las maledicencias y acusaciones; cuando les hayáis oído, si os parece que siendo conciudadano vuestro he sido combatido con intrigas partidistas, me salvéis, y si no, que obréis tal como os parezca que es pío. Empezaré a partir de ahí.

En efecto, han desacreditado a mi padre diciendo que tenía acento extranjero; que, capturado por los enemigos en la guerra de Decelea<sup>[5]</sup> y vendido en Léucade<sup>[6]</sup>, por haber tropezado casualmente con el actor Oleandro fue puesto a salvo aquí junto a sus parientes después de muy largo tiempo, lo han omitido, y le han acusado de tener acento extranjero, como si fuera preciso que nosotros por las desgracias aquellas quedáramos reducidos a la nada. Pero yo fundamentalmente a partir de estos mismos hechos pienso demostraros que soy ateniense. Y, en primer lugar, de que fue capturado y salvado, os presentaré testigos; a continuación, de que, cuando hubo llegado, recibió de sus tíos la parte de su hacienda, y luego, de que ni entre los demotas, ni entre los fráteres, ni en ninguna otra parte jamás nadie al que tenía acento extranjero le acusó de que fuera extranjero. Tómame los testimonios.

#### **TESTIMONIOS**

Respecto de su captura y salvación, por la que sucedió que volviere mi padre aquí, ya habéis oído. De que era conciudadano vuestro, jueces (pues la realidad y la verdad así son), os llamaré como testigos a los parientes por vía de padre que viven. Llámame ahora, en primer lugar, a Tucrítides y Carisíades; el padre de éstos, Carisio, en efecto, era hermano de mi abuelo Tucrítides y de mi abuela Lisáreta (pues mi abuelo se casó con su hermana de

distinta madre<sup>[7]</sup>), y tío de mi padre; a continuación a Nicíades; pues también el padre de éste, Lisanias, era hermano de Tucrítides y de Lisáreta, y tío de mi padre; luego a Nicóstrato; pues su padre Nicíades era sobrino de mi abuelo y de mi abuela, y primo de mi padre. Llámame a todos éstos. Tú corta el agua.

#### **TESTIGOS**

Así pues, habéis oído, atenienses, a los parientes de mi padre por vía de varones, que atestiguan y juran que mi padre era ateniense y pariente suyo; de los que nadie, sin duda, puesto que a su lado situó a quienes se darían cuenta si depusiera falsedades, comete perjurio imprecando su ruina. Toma ahora también los testimonios de los parientes de mi padre por vía de mujeres.

#### **TESTIMONIOS**

Así pues, estos parientes de mi padre, que viven, por vía de varones y de mujeres, han atestiguado que era ateniense por ambos lados y en justicia le pertenecía el derecho de ciudad. Llámame ahora a los fráteres, a continuación a los jefes de las familias<sup>[8]</sup>.

#### **TESTIGOS**

Tómame ahora también los testimonios de los demotas y los de mis parientes relativos a los fráteres, en el sentido de que me eligieron fratriarco<sup>[9]</sup>.

#### **TESTIMONIOS**

Así pues, habéis oído lo que se depone por mis parientes, fráteres, demotas y jefes de familia que en justicia convienen. A partir de lo cual os es posible saber si era ciudadano o extranjero el que esas condiciones reunía. En efecto, si recurriéramos a uno o dos hombres, podríamos incurrir en la sospecha de haberlos sobornado; pero si en todos los grupos, a cuantos precisamente pertenece cada uno de vosotros, es evidente que mi padre ha sido reconocido cuando vivía, y también yo ahora, digo fráteres, parientes,

demotas, jefes de familia, ¿cómo cabe, o cómo es posible que todos éstos, si realmente no lo fueran, hayan sido sobornados? Además, si se evidenciase que, por ser rico mi padre y haberles dado un dinero, les hubiera persuadido a que manifestasen ser parientes suyos, habría una razón para que se tuviera la sospecha de que no era ciudadano; pero si, siendo pobre, a un tiempo les presentó como parientes suyos y demostraba que le hacían partícipe de sus fortunas, ¿cómo no está bien claro que en verdad era pariente suyo? Pues, sin duda, si no hubiese sido pariente de ninguno, no le habrían dado participación en el linaje añadiéndole, además, un dinero. Sino que lo era, como demostró el hecho y se os ha atestiguado. Todavía más, por suerte obtuvo unas magistraturas y las desempeñó después de haber superado el examen. Tómame el testimonio.

#### **TESTIMONIOS**

¿Cree, pues, alguno de vosotros que los demotas habrían tolerado que aquel extranjero, y no ciudadano, desempeñara una magistratura entre ellos, mas no le habrían acusado? Pues bien, no le acusó ni uno solo, ni le inculpó. Pero, además, por fuerza tuvieron revisiones los demotas, que juraron sobre las víctimas, cuando se les perdió el registro de mayores de edad siendo demarco Antífilo, el padre de Eubúlides, y expulsaron a algunos de sí mismos; mas respecto de aquél nadie habló ni le acusó de nada semejante. Ciertamente, para todos los hombre el fin de la vida es la muerte, y respecto de las cuestiones en que uno, cuando vive, tenga inculpación, justo es que los hijos muestren una constante prontitud en dar cuenta; mas en lo tocante a asuntos en que nadie le haya acusado mientras vivía, ¿cómo no va a ser monstruoso que quien quiera someta a juicio a los hijos? Pues bien, si respecto de estas cuestiones ninguna afirmación hubiera sido comprobada, admitamos que esa consideración haya pasado desapercibida; pero, si se dio, si por votación le confirmaron y nadie jamás le acusó de nada, ¿cómo en justicia no sería yo ateniense según aquél, que murió antes de que le hubiera sido discutido su linaje? En prueba precisamente de que en eso digo verdad, llamaré testigos de estos hechos.

#### **TESTIGOS**

Todavía más, como le hubiesen nacido cuatro hijos de la misma madre que yo y hubieran muerto, los enterró en las tumbas ancestrales, de las que participan precisamente cuantos son del linaje<sup>[10]</sup>; y ninguno de éstos se lo prohibió jamás, ni trató de impedirlo ni le promovió proceso. En verdad, ¿quién es el que permitiría colocar en las tumbas ancestrales a los que no están en el linaje? Así pues, en prueba de que también en esto digo verdad, toma el testimonio.

#### **TESTIMONIO**

Así pues, respecto de mi padre, de que era ateniense, estas pruebas puedo alegar, y como testigos he presentado a quienes por estos mismos se ha decidido por votación que son ciudadanos, que atestiguan que aquél era primo suyo. Por otra parte, es evidente que aquí vivió tantos y tantos años, que en ninguna parte fue reconocido como extranjero jamás, sino que recurría a éstos, que eran sus parientes, y éstos le aceptaban y hacían partícipe de la hacienda como a uno de los suyos. Además, por las fechas es tan notorio que lo ha sido, que, aun cuando hubiera sido ciudadano por una u otra de las dos vías, tenía derecho a ser ciudadano: nació, en efecto, antes de Euclides<sup>[11]</sup>.

Por otro lado, hablaré de mi madre (pues también a ésta me la han calumniado), y llamaré testigos de lo que vaya diciendo. En verdad, atenienses, Eubúlides nos denigraba por nuestros negocios en el ágora, no sólo en contra del decreto, sino también en contra de las leyes, que ordenan que sea reo del delito de injurias quien reproche a cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas su tráfico en el mercado. Nosotros reconocemos vender cintas y vivir no del modo que quisiéramos. Y si para ti, Eubúlides, esto es señal de que no somos atenienses, yo te demostraré lo totalmente contrario a eso, que no es lícito a un extranjero traficar en el mercado<sup>[12]</sup>. Tómame primero y lee la ley de Solón.

#### LEY

Toma ahora también la de Aristofonte<sup>[13]</sup>; pues, atenienses, os pareció que aquél había promulgado esta norma tan bien y democráticamente, que decretasteis ponerla nuevamente en vigor.

#### **LEY**

A vosotros os incumbe, pues, defendiendo las leyes, no considerar extranjeros a quienes trabajan, sino malvados a los que cometen sicofantía. Porque, Eubúlides, hay también otra ley sobre la vagancia, en la que estando tú mismo incurso nos calumnias a los que trabajamos. Mas tanta mala suerte hay en nuestro derredor ahora, que a este sujeto le es lícito blasfemar y hacer de todo al margen del asunto, con objeto de que yo no consiga ninguno de mis derechos; en cambio, a mí me censuraréis posiblemente si digo de qué modo este tipo trabaja yendo de un lado para otro en la ciudad, y con razón; pues lo que vosotros sabéis, ¿qué necesidad hay de decirlo? Ahora bien, atended: efectivamente, yo por lo menos considero que el hecho de comerciar nosotros en el mercado es una señal importantísima de que éste presenta en contra nuestra falsas acusaciones. En efecto, en cuanto a la que él dice que es vendedora de cintas y conocida por todos, de derecho fuera, sin duda, que muchos que la conociesen dieran fe de quién es, y no sólo de oídas, y si fuese extranjera, que demostraran, después de haber examinado los registros de impuestos en el mercado, si pagaba los de los extranjeros y de qué país era; si esclava, que viniese ante todo quien la hubiera comprado, y si no, el que la hubiese vendido, y si no, cualquiera de los otros, atestiguando o que fue esclava, o que fue dejada libre. En realidad, nada de esto demostró, sino que, según me parece, en tono difamatorio ha dicho lo que no es. En efecto, el sicofanta se limita a esto, a acusarlo todo y a no probar nada.

Pues también eso ha manifestado acerca de mi madre: que sirvió como nodriza. Nosotros, cuando la ciudad pasaba por un mal momento y todos se hallaban en situación precaria, no negamos que lo fuera; mas, de qué modo y por qué razones fue nodriza, os lo mostraré con claridad. Pero ninguno de vosotros, atenienses, lo tome a mal; en efecto, también ahora encontraréis numerosas mujeres ciudadanas que sirven como nodrizas, que, si queréis, os referiremos nombre por nombre. Y si nosotros fuéramos ricos, ni venderíamos las cintas ni, en suma, estaríamos en apuros. Mas ¿qué de común tiene eso con el linaje? Yo creo que nada. De ningún modo, jueces, hundáis a los pobres en la atimía (pues bastante desgracia tienen con ser pobres), ni a quienes prefieren trabajar y vivir según derecho; sino que, después de haberme oído, si os presento a los parientes de mi madre, cuales por derecho tienen unos hombres libres, que, respecto de las imputaciones que formula acerca de ella, con su juramento niegan esas calumnias y atestiguan saber que

ella es ciudadana, de los que vosotros diréis que son dignos de crédito, a nuestro favor depositad el voto justo.

En efecto, mi abuelo, atenienses, el padre de mi madre, fue Damóstrato de Mélita. A éste le nacen cuatro hijos: de la mujer que primero tuvo, una hija y un hijo, cuyo nombre era Amiteón, y de la de después, de Queréstrata, mi madre y Timócrates. A éstos les nacen hijos, a Amiteón, Damóstrato, que llevaba el nombre del abuelo, Calístrato y Dexíteo. Amiteón, el hermano de mi madre, es de los que participaron en la expedición y murieron en Sicilia, y está enterrado en las tumbas públicas<sup>[14]</sup>; también esto se atestiguará. A su hermana, que se casó con Diodoro de Halas, le nace un hijo, Ctesibio. Éste murió en Abido<sup>[15]</sup> militando con Trasibulo, pero de éstos vive Damóstrato, el hijo de Amiteón y sobrino de mi madre. A la hermana de Queréstrata, mi abuela, la toma en matrimonio Apolodoro de Plotea; de éstos nace Olímpico, y de Olímpico, Apolodoro, y éste vive. Llámamelos.

#### **TESTIGOS**

Así pues, habéis oído a éstos, que atestiguan y juran solemnemente; pero llamaré también al pariente nuestro por ambas líneas, y a sus hijos. En efecto, a Timócrates, el hermano de mi madre de un mismo padre y una misma madre, le nace Euxíteo, y de Euxíteo tres hijos; todos éstos viven. Llámame de ellos a quienes están en la ciudad.

#### **TESTIGOS**

Tómame ahora también los testimonios de los fráteres miembros del linaje de mi madre, de los demotas y de los de quienes tienen las mismas tumbas.

#### **TESTIMONIOS**

Así pues, lo relativo al linaje de mi madre os lo presento de este modo: ciudadana por vía de varones y por vía de mujeres. Por otra parte, a mi madre, jueces, le nace, primero, de Protómaco, a quien la dio en matrimonio Timócrates, que era hermano suyo de un mismo padre y una misma madre, una hija, y luego, de mi padre, yo. De qué modo se casó con mi padre, eso debéis oírlo vosotros; pues también, en lo tocante a las acusaciones que

formula respecto de Climas y del hecho de haber servido mi madre como nodriza y todo eso, yo os informaré con claridad. Protómaco era pobre; mas, como hubiese heredado una rica epiclera y querido dar en matrimonio a mi madre, convence, para que la tome, a Túcrito, mi padre, que era conocido suyo, y mi padre recibe como esposa a mi madre de su hermano Timócrates de Mélita, hallándose presentes ambos tíos suyos y otros testigos; cuantos de éstos viven os lo atestiguarán. A continuación, tiempo después, como ella tuviese ya dos hijos pequeños, y mi padre se encontrara en una expedición militar y fuera de la ciudad con Trasibulo, ella, pues se hallaba en apuros económicos, se vio obligada a ser la nodriza de Clinias, el hijo de Clídico, con lo que cometió una acción, ¡por Zeus!, no conveniente para el riesgo que ahora ha venido contra mí (pues de esa lactancia ha nacido toda la maledicencia acerca de nosotros), aunque obrando quizá por fuerza y en armonía con la pobreza que sufría. Es evidente, pues, atenienses, que mi padre no se casó el primero con mi madre, sino Protómaco, quien engendró hijos y dio en matrimonio una hija; el cual, aun cuando muerto, empero da fe con sus hechos de que ella era de la ciudad y ciudadana. Pues bien, como prueba de que en esto digo verdad, llámame primero a los hijos de Protómaco; a continuación a los que estaban presentes cuando mi padre la recibía en matrimonio y, de los fráteres, a los más allegados, a quienes mi padre ofreció el festín nupcial por mi madre; luego, a Eunico de Colarges, que recibió de Protómaco mi hermana, y después, al hijo de mi hermana. Llama a ésos.

#### **TESTIGOS**

¿Cómo, pues, no quedaría yo afectado por la sentencia más lamentable de todas, atenienses, si, aun siendo tantos los miembros del linaje aquí presentes, que dan fe y solemnemente juran ser parientes míos, sin que nadie discuta a ninguno de éstos que son ciudadanos, votarais que yo soy extranjero? Tómame ahora también el testimonio de Clinias y el de sus familiares; los cuales saben, sin duda, quién era mi madre cuando fue antaño nodriza suya. Pues para ellos lo conforme a lo jurado es atestiguar, no lo que nosotros hoy decimos, sino lo que en todo tiempo sabían acerca de nuestra madre, cuando era considerada nodriza de éste. En efecto, si cosa humilde es la nodriza, no rehúyo la verdad; pues no hemos faltado a la ley si fuimos pobres, sino si no éramos ciudadanos; tampoco sobre la suerte, ni sobre los bienes de fortuna versa nuestro presente proceso, sino sobre el linaje. La pobreza fuerza

violentamente a los libres a ejercer muchos oficios propios de esclavos y humildes, por los que podrían ser compadecidos, atenienses, con más justicia que reducidos a la nada por añadidura. En efecto, según yo oigo, muchas mujeres ciudadanas han llegado a ser nodrizas, segadoras y vendimiadoras bajo las desgracias de la ciudad en aquellos tiempos, y muchas de pobres se han convertido en ricas hoy. Pero en seguida hablaré de esto. Ahora llama a los testigos.

#### **TESTIGOS**

Así pues, que soy ciudadano por cuanto respecta a mi madre y a mi padre, lo habéis comprendido todos, lo uno por lo que ha poco ha sido atestiguado, lo otro por lo que se depuso antes acerca de mi padre. Me resta decir ante vosotros con referencia a mi persona lo más simple, pienso, y justo, puesto que soy hijo de dos de la ciudad y he heredado hacienda y linaje: que soy ciudadano; no obstante, también probaré todos los requisitos de justicia presentando testigos de que fui introducido entre los fráteres, inscrito entre los demotas, distinguido por estos mismos entre los más nobles para participar en el sorteo del sacerdocio de Heracles, y de que desempeñé magistraturas después de haber sido sometido a examen. Llámamelos.

#### **TESTIGOS**

¿No es, pues, absurdo, jueces, que, si la suerte me hubiese designado sacerdote, del mismo modo que fui propuesto, hubiera tenido que celebrar yo personalmente los sacrificios en nombre de éstos, y este sujeto concelebrar conmigo, y ahora esos mismos no permitan que yo concelebre con ellos? Es evidente, además, atenienses, que durante todo el otro tiempo he sido reconocido ciudadano entre todos los que ahora acusan: efectivamente, sin duda al extranjero y meteco, como ahora dice Eubúlides, no le habría tolerado ni ejercer magistraturas ni, elegido junto con él, participar en el sorteo para el sacerdocio; pues también este tipo fue de los sorteados y propuestos. Tampoco, atenienses, siendo antiguo enemigo mío, habría aguardado esta ocasión, que nadie sabía que se daría, si realmente hubiese tenido una conciencia tal. Mas no la tenía; por ello precisamente, aunque durante todo el otro tiempo era miembro del demo junto conmigo y participaba en los sorteos, nada de eso veía; mas cuando toda la ciudad, irritándose con quienes

insolentemente habían irrumpido en los demos, había llegado al paroxismo, entonces comenzó a intrigar contra mí.

Aquella ocasión hubiera sido propia de quien hubiese tenido conciencia de decir la verdad, la de ahora, en cambio, de un enemigo y del que quiere ser un sicofanta. Pero yo, jueces —y, ¡por Zeus y los dioses!, nadie se alborote ni se moleste por lo que voy a decir—, me he juzgado ateniense del mismo modo que *egida* uno de vosotros a sí mismo, considerando madre mía desde un principio a la que os manifiesto, sin fingir ser hijo de ésta cuando lo soy de otra; a su vez, respecto de mi padre, atenienses, del mismo modo. En verdad, si contra los que son convictos de que ocultan de quiénes son hijos, y simulan serlo de quienes no lo son, es justo que en vuestro tribunal esto sea una señal de que son extranjeros, en mi caso, sin duda, lo contrario: de que soy ciudadano. En efecto, si a mis padres los hubiera inscrito como extranjera y extranjero, no exigiría participar de la ciudad; mas si hubiese tenido una conciencia tal, habría buscado de qué padres dijera ser. Mas no la tenía, puesto que manteniéndome en los padres que lo son en justicia pretendo ser partícipe de la ciudad.

Todavía más, fui dejado huérfano y dicen que soy rico, y que algunos de los testigos, pues se ven favorecidos, atestiguan ser parientes míos. Por una parte, contra mí alegan las infamias derivadas de la pobreza y me calumnian respecto de mi linaje, pero, por otra, afirman que gracias a mi riqueza lo compro todo. Consecuentemente, ¿cuál de estas dos afirmaciones hay que creerles? Sin duda, a esos testigos les hubiera sido lícito, si yo hubiese sido bastardo o extranjero, ser herederos de todos mis bienes. Según eso, ¿prefieren éstos recibir un poco, correr riesgos en procesos por falsos testimonios y perjurar, más que tenerlo todo y encima firmemente, y no hacerse reos de ninguna imprecación? No es eso, sino que, pienso, porque son parientes míos hacen lo justo auxiliando a uno de los suyos. Y esto no lo hacen ahora porque hayan sido persuadidos, sino que cuando era muy niño me llevaron inmediatamente ante los fráteres, al altar de Apolo Patrio, a los otros lugares sagrados. Y, ciertamente, yo, pues era niño, no les convencí de ello dándoles dinero. Sino que mi padre personalmente, dado que vivía, después de haber prestado el juramento legal a los fráteres, me introdujo, sabedor de que había nacido ciudadano de una ciudadana entregada a él en legítimo matrimonio, y esto ha sido atestiguado. Por tanto, ¿extranjero yo? ¿Habiendo pagado el impuesto de meteco dónde? O ¿quién de los míos lo hizo jamás? ¿Dónde recurrí a otros demotas, y porque no logré convencerles me inscribí aquí? ¿Dónde y habiendo realizado qué acción de las que es

evidente que han llevado a cabo cuantos no eran intachablemente ciudadanos? En ninguna parte, sino que, sencillamente, es notorio que también yo soy demota allí mismo, en donde el abuelo de mi padre, el mío y mi padre. Y ahora, ¿cómo os demostraría uno con más claridad que le asiste el derecho de ciudad? En efecto, piense cada uno de vosotros, atenienses, ¿de qué otro modo, sino del mismo que yo, podría probar sus parientes, que atestiguan, juran, que son los mismos hace tiempo, desde el principio?

Por estas razones, pues, yo, confiando en mí mismo, recurrí a vosotros. En efecto, atenienses, veo que los tribunales no sólo son más poderosos que los halimusios que me excluyeron, sino también que el Consejo y la Asamblea, y con justicia; pues en todo las sentencias que se dan entre vosotros son sumamente justas.

Tened presente, además, cuantos sois de demos grandes, que a nadie privasteis ni del derecho de acusación ni del de defensa. E infinitas gracias haya para todos vosotros los que en justicia seguisteis ese modo de obrar, porque a quienes solicitaban que se aplazase la cuestión no les habéis impedido estar preparados; con lo que dejasteis en evidencia a los que eran sicofantas y por enemistad intrigaban. Digno es elogiaros a vosotros, atenienses, pero también despreciar a quienes no siguieron honestamente vuestro hermoso y justo proceder. En efecto, en ninguno de los demos descubriréis que hayan acaecido escándalos peores que los que entre nosotros se han dado. Pues estos tipos, de hermanos de una misma madre y de un mismo padre a unos los han excluido, y a otros no, e incluso a hombres viejos carentes de fortuna, cuyos hijos han conservado; y de estos hechos, si queréis, presentaré testigos.

Pero de todos sus fraudes el más escandaloso que han cometido los confabulados (y, ¡por Zeus y los dioses!, nadie me tome a mal si demuestro que quienes me han hecho injusticia son unos malvados; pues considero que probando la maldad de estos sujetos sigo hablando con relación al mismo hecho que me sucedió<sup>[16]</sup>); efectivamente, estos tipos, atenienses, a unos hombres extranjeros que querían llegar a ser ciudadanos, Anaxímenes y Nicóstrato, después de haberse repartido en común cinco dracmas cada uno los admitieron. Y ni Eubúlides podría excusarse bajo juramento<sup>[17]</sup> de no saberlo, ni tampoco sus secuaces. Y ahora en la votación no los excluyeron. ¿Qué, pues, creéis que en particular no harían estos sujetos que en común tuvieron esa osadía? A muchos, jueces, los con Eubúlides confabulados han perdido y salvado por dinero. Pues también anteriormente (hablaré con referencia al asunto en sí, atenienses), siendo demarco el padre de Eubúlides,

como dije, Antífilo, emplea astucias queriendo recibir de algunos dinero y dijo que había perdido el registro común, de suerte que persuadió a los halimusios a que por votación decidieran acerca de ellos, y acusando logró expulsar a diez de los demotas, a todos los cuales, salvo uno, readmitió el tribunal. Y eso lo saben todos los más viejos.

Muy lejos se hallaban de conservar a algunos de los no atenienses cuando, confabulándose, expulsaron incluso a quienes eran ciudadanos, a los que reintegró el tribunal. Y, aun siendo enemigo de mi padre, no sólo no le acusó entonces, sino que ni siguiera depositó el voto de que no era ateniense. ¿Por qué está claro eso? Porque por todos los votos se decidió que era demota. ¿Y por qué se ha de hablar acerca de los padres? El mismo Eubúlides, aquí presente, cuando fui inscrito yo, y los demotas todos, después de haber jurado en justicia, emitían el voto respecto de mí, ni formuló acusación ni depositó el voto contrario; pues también entonces, nuevamente, me votaron todos como demota. Y si dicen que yo miento en eso, quien quiera con cargo a mi agua atestigüe lo contrario de estos hechos. Además, atenienses, si parece que estos sujetos alegan como indicio sumamente fuerte eso, el que ahora en su votación me excluyeron los demotas, yo demuestro que por cuatro veces anteriormente, cuando votaron piadosamente, sin complicidad, decretaron que yo y mi padre éramos demotas suyos; en primer lugar cuando mi padre fue sometido a examen, luego yo; después, en la anterior revisión, cuando estos tipos hicieron desaparecer el registro; finalmente, cuando, después de haberme elegido, votaron que participara entre los más nobles en el sorteo para el sacerdocio de Heracles. Y todo esto ha sido atestiguado.

Por otra parte, si hay que hablar de la demarquía, por la que se irritaron conmigo algunos, en la cual me hice odioso exigiendo a muchos de ellos que debían las rentas de los campos sagrados y otros bienes que de los comunes habían rapiñado, yo querría que vosotros me escucharais, pero posiblemente entenderéis que esto está fuera del asunto. Pues también puedo presentar como indicio de que se confabularon esto: en efecto, de la fórmula del juramento borraron el votar con la más justa conciencia y no por favoritismo ni por enemistad; cierto, esto fue notorio y asimismo que, después de haber robado sacrílegamente las armas (pues se dirá) que yo ofrendé a Atena, y arrancado a golpes el decreto que a mi favor votaron los demotas, conjuráronse contra mí esos sujetos que por mí fueron coaccionados a restituir los bienes comunes. Y a tal grado de desvergüenza han llegado, que yendo de un lado para otro iban diciendo que yo hice eso con miras a mi defensa. ¿Quién de vosotros podría censurarme tan gran locura, jueces, como para

haber realizado hechos merecedores de la muerte por unos indicios tan importantes para mi causa, y hacer desaparecer eso que me producía honra? Por lo menos no podrían decir, sin duda, que yo preparé el crimen más terrible de todos. En efecto, no me había sobrevenido aún la desgracia, e inmediatamente, como si yo fuera ya un desterrado y un perdido, algunos de éstos, llegados de noche a mi casita del campo, se pusieron a saquear los objetos del interior: ¡tan gravemente os menospreciaron a vosotros y a las leyes! Y, si queréis, llamaremos a quienes conocen los hechos estos.

Puesto que puedo demostrar otros muchos actos y mentiras que han sido perpetrados y proferidas por estos sujetos, gustosamente os los referiría, mas, dado que consideráis que están fuera de la causa, los dejaré. Acordaos de aquéllos y ved con cuán numerosas y justas razones he venido ante vosotros. Efectivamente, al igual que interrogáis a los tesmótetas, del mismo modo yo me interrogaré a mí mismo en presencia de vosotros. «Hombre, ¿tu padre quién era?» «¿El mío? Túcrito.» «¿Dan fe algunos de ser parientes suyos?» «Sin duda; primero cuatro primos hermanos, luego un primo de segundo grado, a continuación quienes tomaron en matrimonio a sus primas, después los fráteres, luego los de su linaje que comparten el altar de Apolo Patrio y de Zeus Protector del hogar<sup>[18]</sup>, seguidamente quienes tienen los mismos túmulos y, después, los demotas evidencian que él ha sido examinado numerosas veces, que ejerció magistraturas y que ellos le han votado. Así pues, ¿cómo os demostraría con mayor justicia o pureza lo relativo a mi padre? Os llamaré a los parientes, si queréis. En cuanto a lo de mi madre, escuchad. En efecto, mi madre es Nicáreta, hija de Damóstrato de Mélita. ¿Quiénes dan fe como parientes de ésta? Primero un sobrino, luego dos hijos de su otro sobrino, después un primo de segundo grado, seguidamente los hijos de Protómaco, el que tomó en matrimonio a mi madre primero, a continuación el que se casó con mi hermana, la de Protómaco, Eunico de Colarges, y luego un hijo de mi hermana. Además, los fráteres de sus parientes y sus demotas lo han atestiguado.» ¿Qué más, pues, podríais necesitar? Pues también se ha dado fe de que mi padre se casó a tenor de las leyes, y de que ofreció el banquete nupcial a los fráteres. Además de esto demostré que vo mismo he participado en todo cuanto conviene a los (hombres) libres. Consecuentemente, de muchas maneras, según justicia y derecho, respetaríais vuestro juramento si a nuestro favor depositarais el voto. Todavía más, jueces, a los nueve arcontes les preguntáis si tratan bien a sus padres. Yo quedé huérfano de padre y, en cuanto a mi madre, os suplico y ruego, por este proceso devolvedme el derecho de enterrarla en las tumbas ancestrales, no me lo impidáis, no me

hagáis un sin ciudad, no me despojéis de mis parientes, que tantos son en número, ni, en suma, me reduzcáis a la nada. Pues antes que dejar a éstos, si posible no fuera ser salvado por ellos, me mataría a mí mismo con tal de ser enterrado por éstos en mi patria.

## **LVIII**

## **DELACIÓN CONTRA TEÓCRINES**

## INTRODUCCIÓN

Discurso no auténtico, pronunciado, probablemente, en 341 o 340 a. C., es un claro exponente de las extorsiones a que daba pábulo un ordenamiento jurídico con excesivas imperfecciones; entre éstas merece especial atención la carencia de jueces técnicos y personal cualificado en la administración de justicia. Los sofismas y el arte demagógico, según había criticado ya Aristófanes, eran los útiles de trabajo de quienes aspiraban a vivir de la politiquería y sin una profesión definida, como no fuera la de sicofantas o delatores profesionales; éstos, aun cuando la ley les amenazaba con penas severas, siempre, o con frecuencia al menos, encontraban el subterfugio salvador en las imperfecciones de la misma ley y también, cosa que hay que tener presente, en excesivas independencia y desvinculación del espíritu de aquélla con que a menudo fallaban los jueces.

Los hechos que nos refiere el discurso hablan por sí solos. Hay un deseo de venganza en Epícares, que le impulsa a procesar al artífice de la atimía paterna, cuyo heredero puede ser. Así pues, recurre a una *éndeixis* contra Teócrines, acusándole de que es deudor del Estado, y alega que, en virtud de un soborno, no ha proseguido una *phásis*, que media impago de una multa suya a favor del héroe epónimo, y de otra en que ha incurrido su padre por haber reivindicado ilícitamente la libertad de una esclava, de la cual es heredero el acusado. Todo ello convierte a Teócrines en átimo y, consecuentemente, le impide hablar en público.

## NOTA SOBRE LA EDICIÓN

Los pasajes en que no he seguido la edición de Rennie (*Demosthenis orationes*, Oxford, 1921 [reimpr. 1974]) son:

| PASAJE | Texto de Rennie  | LECTURA ADOPTADA                    |
|--------|------------------|-------------------------------------|
| 18     | ἄνδρες Λεωντίδαι | ἄνδρες Ἀθηναῖσι, Λεωντίδας, (Codd.) |
| 59     | δ' αὐτὸς τυγχάνω | δ' αὐτὸς οὔπω τυγχάνω (GERNET)      |
| 65     | [σώζειν ἔστι]    | σώζειν ἔστι (Codd.)                 |
| 65     | [μηδὲν παθεῖν]   | μηδὲν παθεῖν (Codd.)                |

#### **ASUNTO**

Este discurso no sé cómo la mayoría lo registra entre los privados, cuando es notoriamente público; esto será claro por su mismo asunto.

Habían sido otorgadas denuncias contra los comerciantes y navieros que hubiesen transportado grano a otros lugares y no a Atenas. Pero era ley que si uno, después de haber presentado denuncia contra alguien, no proseguía o, aun habiendo proseguido, no alcanzaba la quinta parte de los votos, pagara mil dracmas al erario y no fuese lícito a los deudores hablar... y una tercera por la que, si uno parecía no haber reivindicado según justicia la libertad de alguien, sería deudor ante el tesoro de la mitad de la condena estimada. Pues bien, Epícares persiguió por delación a Teócrines, alegando que no le era lícito hablar en público a tenor de estas tres leyes. En efecto, dice que denunció a Micón por haber transportado trigo a otro lugar, pero que no prosiguió, y que, designado comisario por los de su tribu, en las cuentas fue condenado por robo de unas sumas que eran sagradas de los epónimos, y, en tercer lugar, que el padre de Teócrines por haber reivindicado sin derecho la libertad de una esclava de Cefisodoro incurrió, además, en una multa de quinientas dracmas. Por estos motivos es la delación, y el asunto es manifiestamente público. La mayoría cree que el discurso es de Dinarco, aunque no difiere de los de Demóstenes.

Dado que nuestro padre, jueces, por culpa de Teócrines, aquí presente, cayó en desgracia ante la ciudad e incurrió en multa de diez talentos, y puesto que ésta se ha convertido en el doble, como para que no nos quede ninguna esperanza de salvación, creí que, a fin de vengarme de este sujeto con vuestra ayuda, debía entregar esta delación<sup>[1]</sup> sin haber tenido en cuenta ni mi edad ni ninguna otra circunstancia. En efecto, mi padre, jueces, por cuya obediencia lo he hecho todo, lamentábase ante todos sus conocidos de que yo, porque hubiese desaprovechado la ocasión en que, por vivir mi padre, me era lícito<sup>[2]</sup> vengarme de este tipo y pretextase mi inexperiencia y mi edad, fuera a mirar con indiferencia que él hubiera sido despojado de todos sus derechos, y que Teócrines siguiese presentando acusaciones públicas contra las leyes y haciendo víctimas de sus sicofantías a numerosos ciudadanos sin serle lícito. Os ruego, pues, a todos, atenienses, y suplico, que me oigáis con

benevolencia, en primer lugar porque sostengo la causa tratando de auxiliar y obediente a mi padre, y, a continuación, porque lo hago siendo joven e inexperto, de suerte que me consideraré afortunado si, por haber contado con vuestra benevolencia, logro demostrar los hechos perpetrados por este sujeto; además de estas razones, porque, jueces, he sido traicionado (pues se dirá la verdad ante vosotros) por unos hombres que, aun cuando fueron creídos por nosotros gracias a su enemistad con él, y se enteraron de los hechos y manifestaron que sostendrían conmigo el proceso, ahora me han abandonado y llegado a un acuerdo con este tipo en mis asuntos, de manera que no tengo quien me apoye con su voz, a no ser que, por caso, me auxilie uno de mis parientes.

Pues bien, en muchas delaciones estuvo incurso este sujeto y, además, hubo evidencia de que había transgredido todas las leyes relativas a estas materias; pero descubrimos que la más nueva de sus hazañas ha sido la denuncia referente al barco mercante, por lo cual mi padre, después de haberla inscrito en la delación, me la entregó. Así pues, en primer lugar os leerá la ley sobre los que presentan denuncias<sup>[3]</sup> y no prosiguen, sino que contra las leyes llegan a transacciones (pues pienso que a partir de este punto debo hacer el comienzo de mi discurso); luego, la misma denuncia que éste presentó contra Micón. Lee.

#### LEY

Esta ley, jueces, advierte expresamente a quienes se proponen presentar acusaciones públicas, denunciar o hacer cualquier otra cosa de las que por escrito constan en esta ley, bajo qué condiciones se ha de ejecutar cada uno de estos actos. Como pudisteis oír a la misma ley, son éstas: si uno, después de haber proseguido, no consigue la quinta parte de los votos, pague mil dracmas, y si no prosigue, Teócrines, otras mil, a fin de que nadie cometa sicofantía ni con impunidad especule y traicione los intereses de la ciudad. Así pues, afirmo que reo es de esta delación Teócrines porque, aun cuando presentó denuncia contra Micón de Colidas, no prosiguió, sino que vendió el asunto después de haberse embolsado un dinero. Y esto lo demostraré con claridad, según yo pienso. Aunque, jueces, no hay nada que no hayan hecho Teócrines y sus secuaces visitando a los testigos, en unos casos amenazándoles, en otros persuadiéndoles a que no presten testimonio. Mas, con todo, si vosotros queréis concederme justos auxilios y les ordenáis, más bien si les obligáis conmigo cuando yo les fuerce, a atestiguar o excusarse

bajo juramento, y no les permitís contar historias, descubierta será la verdad. Lee, pues, en primer lugar la denuncia, luego los testimonios.

#### **DENUNCIA**

Esta denuncia, jueces, la entregó este sujeto después de haber citado a Micón y la recibió el secretario de los intendentes del emporio, Eutifemo. Durante mucho tiempo estuvo expuesta<sup>[4]</sup> delante de la oficina la denuncia, hasta que, después de haber cobrado un dinero, este tipo permitió que fuera tachada cuando los magistrados le llamaron para la instrucción. En prueba de que digo verdad en esto, llama primero a quien era secretario de la magistratura, a Eutifemo.

#### **TESTIMONIO**

Lee ahora también el testimonio de quienes vieron expuesta la denuncia. Lee.

## **TESTIMONIO**

Llama también a los intendentes del emporio y al mismo Micón, cuyo barco denunció; y lee los testimonios.

#### **TESTIMONIOS**

Así pues, jueces, que Teócrines denunció el barco de Micón, que estuvo expuesta durante mucho tiempo la denuncia y que cuando fue llamado para la instrucción no obedeció ni prosiguió<sup>[5]</sup>, lo habéis oído a quienes lo atestiguan, los cuales deben saberlo de manera muy especial. Que no sólo es reo de las mil dracmas, sino también del arresto y las demás penas cuantas ordena esta ley que sufra quien denuncie falazmente a los comerciantes y armadores, lo sabréis con facilidad por la misma ley. En efecto, deseoso quien promulgaba la ley de que ni los comerciantes que cometieran ilegalidad quedasen impunes ni los demás sufrieran molestias, prohibió, sencillamente, a tales hombres presentar denuncias, si uno no tiene confianza consigo mismo en que podrá

demostrar los hechos respecto de los cuales presenta la denuncia; y si alguno de los que cometen sicofantías obra en contra de estas disposiciones, haya delación y arresto<sup>[6]</sup> de tales personas. Más bien, lee la misma ley; pues informará mucho más claramente que yo.

#### LEY

Oís a la ley, jueces, las penas que ordena que sufra el sicofanta. Pues bien, en cuanto al hecho de que Micón haya realizado alguno de esos actos que en su denuncia Teócrines escribió que había ejecutado, si ha desistido de la cuestión y llegado a una transacción con el hombre, os hace injusticia a todos vosotros y en justicia es deudor de las mil. Mas si, pese a haber navegado adonde en justicia debía (sea, en efecto, de estas dos hipótesis la que este tipo prefiera), le denuncia y cita a juicio, está cometiendo una sicofantía contra los navieros, y no sólo ha violado la ley primera, sino también la recientemente leída, y contra sí mismo ha dado fe de que no dice ni hace nada honesto. En efecto, ¿quién, previa renuncia a percibir su parte de los fondos a tenor de ley procediendo según justicia y después de haber llegado a una transacción, habría preferido obtener una pequeña ganancia y declararse a sí mismo incurso en estas leyes, cuando le era posible, como dije poco ha, cobrar la mitad de los valores denunciados? Ni uno solo, jueces, a no ser que no tuviera conciencia de ser un sicofanta.

Así pues, dos son las leyes, éstas, que ha transgredido el que denuncia a los demás de ilegalidad; mas también otra, la tercera, que igualmente permite presentar delaciones contra los deudores del tesoro al ciudadano que quiera, e incluso en caso de que alguien deba a Atena o a alguno de los otros dioses o epónimos<sup>[7]</sup>. Cosa que evidenciará este sujeto, pues debe y no ha pagado setecientas dracmas, en las que en sus cuentas incurrió a favor del epónimo de su tribu. Léeme ese mismo apartado de la ley.

#### LEY

Detente. ¿Oyes tú, sí, tú, qué dice? «O a alguno de los epónimos.» Lee ahora el testimonio de los miembros de la tribu.

#### **TESTIMONIO**

Pronto, jueces, comenzaría a ocuparse de unos pocos hombres o de quienes navegan la mayor parte de su tiempo, como Micón, este sujeto que ante los miembros de su tribu que se hallaban presentes no sintió temor ni vergüenza, el que administró los bienes comunes de una forma tal como para que aquéllos le condenara por peculado, el que incurrió en esa condena y, en cuanto a las leyes, sabe perfectamente que le prohíben presentar acusaciones públicas hasta que la haya satisfecho, pero las violenta y considera que los demás deudores no tienen derecho a participar en ninguna de las funciones públicas, mas él sí a ser más fuerte que las leyes. Pues bien, dirá que su abuelo, no él, es el inscrito en el registro de deudores, y sobre este punto hará largos alegatos de que es aquél. Yo, lo exacto, cuál de los dos es, no puedo decirlo; ahora bien, si es como este tipo va a decir, considero que es mucho más justo que le condenéis, si eso es asi. En efecto, siendo deudor su abuelo desde antiguo y ordenando la ley que este sujeto herede la fortuna de aquél, si, aun cuando desde tiempo ha no tiene derecho a presentar acusaciones públicas, las presentó, y cree que ha de salir absuelto por esta razón, porque es un delincuente desde hace tres generaciones no alegará razones de justicia, jueces. Pues bien, en prueba de que por el mismo Teócrines se reconoce que esta deuda existe, de que en su nombre y en el de su hermano llegó a un acuerdo con los miembros de la tribu, y de que, para quienes quieran respetar su juramento, no está bien rechazar esta delación, tómame el decreto que propuso Escirónides entre los miembros de la tribu. Llegado Teócrines, aquí presente, delante de los miembros de la tribu, reconoció que las debía y que las pagaría, tan pronto como se hubo enterado de que nosotros íbamos contra él y queríamos sacar copia de los inscritos en el registro.

#### DECRETO

Mucho más, atenienses, habríais podido elogiar a los de la tribu leóntide, a los que obligaron a Teócrines a pagar las siete minas, que a este sujeto.

Hay, además, una cuarta ley (pues reconozco haber investigado la inmensa mayoría de los actos perpetrados por este tipo), según la cual Teócrines, aquí presente, debe quinientas dracmas, puesto que su padre no ha pagado aquellas en cuya condena incurrió por haber reivindicado la libertad de la esclava de Cefisodoro, sino que se las arregló con el logógrafo Ctesicles, que se ocupaba de los asuntos de los contrarios, de suerte que no pagara ni fuese trasladado a la acrópolis. Respecto de las cuales pienso que no menos sigue debiéndolas ahora Teócrines a tenor de la ley. En efecto, aun cuando el

meteco Ctesicles haya concedido a este tipo, un canalla a otro canalla, que el deudor condenado no fuera entregado a los recaudadores públicos<sup>[8]</sup> según la ley, no por eso la ciudad ha de quedar despojada de las multas impuestas por las leyes, sino que es de justicia que los rivales se las arreglen entre ellos según se persuadan en materia de asuntos particulares, pero en las cuestiones frente al erario, como las leyes ordenen. Y léeme la ley que declara que quien parezca que ha reivindicado libertad no según justicia deba la mitad de la condena al tesoro, y también el testimonio de Cefisodoro.

## LEY. TESTIMONIO

Lee ahora también aquella ley que ordena que deba la multa a partir de aquel día en que haya incurrido en condena, tanto si ha sido inscrito como si no.

#### LEY

¿De qué otro modo, pues, jueces, quien acusa con justicia ha de demostrar que Teócrines, aquí presente, ha sido correctamente perseguido por delación, y que no sólo está incurso en la delación por las mil dracmas por las que ha sido objeto de la delación, sino también en otras muchas deudas? Yo creo que de ninguno. En efecto, no hay que suponer en absoluto que el mismo Teócrines os reconozca que es deudor del erario, y que confiese haber sido perseguido por delación con justicia, sino lo contrario, más bien que cuente una historia completa y aporte todo tipo de causas, que es víctima de una conjura, que ha llegado a esto por causa de sus acusaciones de ilegalidad. Pues eso es lo que les queda a quienes se ven refutados en los mismos hechos, descubrir razones y pretextos que os hagan fijaros en las fábulas ajenas a la acusación olvidados de la cuestión presente. Yo, jueces, si en las leyes que, han sido leídas hubiera visto escrito: «Estas disposiciones sean válidas respecto de los que cometan sicofantía, a no ser que Teócrines, perseguido por delación, quiera acusar a Tucídides, Demóstenes o a cualquier otro de los que se dedican a la política», habría guardado calma. Mas, en realidad, no veo que ninguna de estas excusas sea tenida en cuenta en las leyes, ni que sea nueva, como para que vosotros la atendáis ahora después de haberla oído por vez primera, sino que ha sido invocada diez mil veces por quienes son sometidos a juicio.

Oigo decir a los más viejos, jueces, que no debe haber en absoluto indulgencia ninguna para nadie que transgreda las leyes, pero si, por caso, ha de haberla, no a favor de quienes son unos delincuentes empedernidos ni de los que por dinero violan las leyes (pues no es lógico), sino para los que por su propia inexperiencia hayan transgredido involuntariamente alguna de las disposiciones escritas. Nadie, sin duda, podría decir que de éstos es Teócrines, aquí presente, sino lo contrario, que no es inexperto en ninguno de los preceptos yacentes en las leyes. Por eso se le debe vigilar, mas no porque se miren mis argumentos ni los que por este tipo van a ser expuestos. No es justo, en efecto, que quienes en defensa de las leyes están sentados atiendan a largos discursos y acusaciones, sino a lo que todos podríais fácilmente seguir y por lo que parecerá a todos los de la ciudad que habéis juzgado esta delación de un modo acorde con las leyes, preguntando con claridad: «¿Qué dices, Teócrines, y todos los que contigo son partícipes de los mismos negocios? ¿Pretendéis que nosotros, que hemos jurado juzgar a tenor de las leves, gracias a vuestros discursos votemos en contra de éstas? ¿Cuando nos ha depuesto testimonio Micón, contra quien, aunque Teócrines hizo entrega de la denuncia, no prosiguió, se ha hecho responsable de estas declaraciones, el secretario reconoce haber recibido la denuncia de manos de este sujeto, y también el testimonio un poco antes leído le ha hecho responsable? ¿Incluso cuando los intendentes del emporio a duras penas, sí, pero en todo caso han atestiguado lo mismo que éstos? ¿Cuando, además de estas personas, quienes vieron expuesta la denuncia y acudieron ante los magistrados lo atestiguan, como poco antes pudisteis oír?» No, no es justo, jueces.

En efecto, evidentemente por el carácter y vida del procesado no sospecharéis que son falaces los testimonios leídos. Pues por su carácter se demuestra que Teócrines es así con mucha más claridad que por lo expresado. Efectivamente, ¿qué no ha hecho este sujeto de lo que un hombre malvado y sicofanta haría? ¿No fue por la maldad de este tipo por la que su hermano, que era tesmóteta y le utilizaba como consejero, os pareció que era un hombre de tal naturaleza, que no sólo él fue destituido cuando se celebraban las votaciones a mano alzada, sino que también consiguió que lo fuera toda la magistratura? Y si, pues rogaban ellos, suplicaban y decían que ya no iría más Teócrines a la magistratura, vosotros no hubieseis sido persuadidos y nuevamente les hubierais devuelto las coronas<sup>[9]</sup>, ¿no habrían sufrido los coarcontes la más infamante de todas las afrentas? Y de estos hechos no hace falta que yo os presente testigos; pues todos sabéis que los tesmótetas del arcontado de Licisco<sup>[10]</sup> fueron destituidos en la Asamblea a causa de éste.

Recordando esos sucesos debéis vosotros entender que este tipo sigue siendo el mismo, antes y ahora.

Además, no mucho tiempo después de la destitución, cuando su hermano murió de muerte violenta, este sujeto fue tal respecto de aquel que, si bien buscó a los autores y logró enterarse de quiénes eran, transigió después de haber cobrado un dinero<sup>[11]</sup>. Y la magistratura que aquél desempeñaba cuando murió, pues era intendente de los sacrificios y ceremonias sagradas, en contra de las leyes siguió desempeñándola este tipo, sin haber sido agraciado por la suerte como titular ni como suplente; y por la desgracia que aquél sufrió iba de un lado para otro lamentándose y prometiendo citar a Demócares ante el Areópago, hasta ese momento, hasta que llegó a una transacción con quienes tenían sobre sí la acusación.

Noble es, en verdad, y fiel, y más fuerte que el dinero. Ni él mismo podrá decirlo. Pues dicen que quien con justicia y moderación va a ocuparse de los caudales públicos no debe sentir tantas necesidades, sino ser más fuerte que todas ésas por las cuales gastan en sí mismos las cantidades que reciben. Tal es lo realizado por él respecto de su hermano. Mas, por otra parte, justo es que escuchéis los actos de gobierno que en provecho propio ha llevado a cabo una vez consagrado a la ciudad (pues dirá que a vosotros os aprecia los segundos, después de sus parientes). Comenzaré a partir de los hechos por él realizados con relación a nosotros.

En efecto, como acusara a mi padre, jueces, cuando le perseguía en el proceso por ilegalidad, dijo que había sido víctima de una intriga el niño respecto del que había sido redactado el decreto, en el cual mi padre propuso la pensión alimenticia a favor de Caridemo, el hijo de Iscómaco, aduciendo que, si retornaba a la casa paterna el chico, quedaría despojado de toda la hacienda que Esquilo, el que le adoptó como hijo, le otorgó; pero mentía; pues a ninguno de los que fueron adoptados, jueces, le sucedió eso jamás. Y de todo esto dijo que el responsable era Polieucto, el marido de la madre del niño, pues quería tener él la hacienda del muchacho. Como se hubieran irritado los jueces por lo que se decía, y aunque consideraron que el decreto en sí y el beneficio eran conforme a las leyes, pero que realmente el chico iba a ser despojado de sus bienes, contra mi padre estimaron una condena de diez talentos, como si en ese asunto obrara en connivencia con Polieucto, y dispensaron crédito a este sujeto como si a la sazón hubiera socorrido al muchacho. Tales y semejantes a éstos fueron los hechos acontecidos en el tribunal; ahora bien, como este noble sujeto se hubiese dado cuenta de que los hombres estaban irritados y él había sido creído como si no fuera totalmente

impío, después de haber citado a Polieucto, ejercita contra él una acción pública por malos tratos ante el arconte y entrega la fórmula al asesor Mnesárquides; mas, habiendo recibido de Polieucto doscientas dracmas y vendido por una pequeña ganancia esos graves cargos por los que hizo condenar a mi padre a diez talentos, desistió y retiró la acusación, con traición del huérfano. Llámame a los testigos de estos hechos.

#### **TESTIGOS**

Así pues, si mi padre hubiera sido rico, jueces, y capaz de pagar mil dracmas, habría sido totalmente descargado de la denuncia por ilegalidad; pues tanto le exigía este sujeto. Y llámame a Filípides de Peania, ante quien dijo eso Teócrines, aquí presente, y a los otros que tienen plena conciencia de que hizo esas propuestas.

#### **TESTIGOS**

Así pues, jueces, que Teócrines, si uno le hubiera entregado las mil dracmas, habría retirado la denuncia contra mi padre, pienso que todos vosotros lo creéis, aunque nadie lo hubiese atestiguado. Por otra parte, en prueba de que, después de haber citado a juicio y presentado otras muchas acusaciones públicas, ha prevaricado y de que, si cobra una pequeña suma de dinero, desiste, os llamaré a los mismos que la pagaron, para que no le creáis cuando diga que él vigila a quienes proponen medidas ilegales y que, cuando se anulan las denuncias por ilegalidad, la democracia se arruina; pues eso están acostumbrados a alegarlo todos los que todo lo venden. Llámame a Aristómaco, hijo de Critodemo, de Alópece. En efecto, éste dio, más bien, en la casa de éste fueron dadas tres semiminas a este insobornable individuo por el decreto que Antimedonte propuso para los de Ténedos<sup>[12]</sup>.

#### **TESTIMONIO**

Lee ahora también, por orden, los testimonios de este cariz de los demás, y el de Hiperides<sup>[13]</sup> y Demóstenes. Pues el colmo es esto, el que, de quienes nadie pretendía cobrar, de ellos cobre este tipo con mayor satisfacción cuando vende sus denuncias públicas.

#### **TESTIMONIOS**

Pues bien, este tipo inmediatamente alegará que la delación contra él se ha producido por esta razón, para que no lleve adelante la acusación pública que presentó contra Demóstenes, ni tampoco contra Tucídides; hábil, en efecto, es en mentir y en no decir nada honesto. Mas nosotros, jueces, también esto lo averiguamos, y os demostraremos que ningún daño sufre la ciudad, ¡por Zeus!, si el decreto de Tucídides entra en vigor ni si es abrogado. En verdad, no es justo presentar tales defensas a quienes han jurado juzgar a tenor de las leyes; pero, con todo, por la misma denuncia inmediatamente os daréis cuenta de que la acusación pública es un pretexto de la delación. Lee estas acusaciones.

## **ACUSACIONES**

De estos decretos, jueces, si se aplicaren en el país o fueren anulados (pues para mí al menos no hay ninguna diferencia), ¿qué beneficio obtiene la ciudad, o qué daño sufre? Yo creo, efectivamente, que ninguno. Dicen, en efecto, que los enios<sup>[14]</sup> no atienden a la ciudad y que esto ha sucedido por culpa de Teócrines, aquí presente. Pues, acusados falazmente por este sujeto en aquellos tiempos en que una parte de ellos era partidaria de Filipo y otra del Ática, e informados de que había sido denunciado por ilegalidad el decreto que Carino denunció primero, ese relativo a la contribución, que Tucídides propuso, y de que no se producía el fin de sus problemas, sino que el pueblo acordaba que los enios dieran la contribución, cuanta con el estratego Cares convinieron, y de que este impuro se encargó de hacer lo mismo que el traidor Carino<sup>[15]</sup>, hicieron eso que les era forzoso: prefirieron, en efecto, de los males presentes los menores. ¿Qué hay que pensar, en verdad, que estuvieran sufriendo por culpa de quienes aquí presentaban denuncias ellos, que prefirieron aceptar una guarnición y obedecer a unos bárbaros, habiéndoos hecho defección? Mas pienso que sólo vosotros podéis soportar la maldad de estos tipos, y ningún otro de los griegos.

Pues bien, que ni por las acusaciones leídas ni por ninguna otra causa es justo absolver a Teócrines en contra de todas las leyes relativas a las delaciones, poco más o menos por lo dicho es notorio. Por otra parte, yo considero que no se os escapan, jueces, los pretextos de estos tipos, sus acusaciones y esas ficticias enemistades. En efecto, no pocas veces les habéis visto en los tribunales y sobre la tribuna afirmando ser enemigos unos de

otros, mas en privado haciendo lo mismo y participando en las presas, y en ocasiones injuriándose y vertiéndose palabras indecibles, pero, después de haber dejado transcurrir un pequeño lapso de tiempo, celebrando el décimo con esos mismos y participando en los mismos sacrificios. Y de esto igualmente no es justo extrañarse; pues por naturaleza son malvados y ven que vosotros aceptáis tales pretextos, de suerte que ¿qué impide que, valiéndose de ellos, intenten engañaros?

En suma, yo al menos creo que debéis vosotros, jueces, cuando hayáis reflexionado sobre el asunto en sí, si digo razones justas y acordes con las leyes, auxiliarme, sin haber considerado si no es Demóstenes el que acusa, sino un jovenzuelo, y pensar que las leyes no han de ser más válidas si uno os las presenta combinadas con bellas palabras, que cuando las alega como son, sino por sí mismas, y auxiliar tanto más a los inexpertos y a los jóvenes, por cuanto que precisamente menos podrían engañaros. Pues que es lo contrario, que no éste, sino yo he sido víctima de una intriga, y que, aun cuando algunos me prometieron colaborar conmigo en el proceso, he sido traicionado gracias a los secretos contubernios de estos tipos, os resultará claro de este otro modo. Llame este heraldo a Demóstenes: no subirá. La causa es, no el que yo haya presentado delación contra este sujeto persuadido por algunos, sino el que éste y el ha poco mencionado han llegado a un acuerdo. Y en prueba de que esto es verdad, obligaré a prestar testimonio a Clinómaco, el que los juntó, y a Eubúlides, el que con ellos estuvo en Cinosarges<sup>[16]</sup>; ciertamente, os presentaré un indicio no inferior a éste, sino mayor, de que esto es verdad, cosa que todos reconoceréis cuando hayáis oído. En efecto, Teócrines, aquí presente, cuando perseguía por ilegalidad a ése, al infame, inmediatamente le llamará, y causante de sus males de ahora, públicamente le descargó de la acusación por la que registró una condena estimada en diez talentos. ¿Cómo? Sin que hubiera hecho nada nuevo, sino precisamente lo que algunos otros de sus iguales. Al ser llamada la denuncia alguien excusó bajo juramento a Demóstenes como si estuviese enfermo, cuando iba de un lado para otro y se dedicaba a infamar a Esquines; a ese su enemigo dejó en paz este sujeto, y ni entonces prestó el juramento contrario ni posteriormente le atacó. ¿Acaso no os están engañando claramente estos tipos si los tenéis por enemigos? Lee los testimonios.

#### **TESTIMONIOS**

No es justo, pues, jueces, que vosotros escuchéis a quienes van a decir que están dispuestos a apoyar con su voz a Teócrines por su enemiga con Demóstenes, sino que les ordenéis que, si verdaderamente son enemigos de Demóstenes, presenten acusación pública contra él y no le permitan hacer propuestas ilegales. Son hábiles también estos sujetos, y gozan de crédito más bien entre vosotros. Pero no harán eso. ¿Por qué? Porque dicen que están en guerra unos con otros sin estarlo.

En todo caso, respecto de la enemistad de éstos vosotros podríais explicarme a mí con más exactitud que yo a vosotros. Mas gustosamente le hubiera preguntado a Teócrines en presencia vuestra, si fuera a responderme con justicia, qué habría hecho, puesto que dice haberse colocado en orden de batalla para imposibilitar a quienes hacen propuestas ilegales, si alguien, después de haber hablado en la Asamblea<sup>[17]</sup> y convencido a todos los ciudadanos, hubiese propuesto que fuese lícito a los átimos y a los que deben al erario presentar acusaciones públicas, denunciar, perseguir por delación, sencillamente, hacer cuanto precisamente hoy la ley prohíbe hacer, ¿acaso habría acusado de ilegalidad a quien eso hubiere propuesto, o no? Pues si no, ¿cómo se le ha de creer cuando dice que vigila a los que proponen decretos ilegales? Y si hubiese presentado acusación pública, ¿cómo no es escandaloso que, cuando lo haya propuesto otro, impida que el decreto alcance su fin, para que no todos cometan ese delito, habiendo presentado una denuncia y expresado al margen con claridad que las leyes prohíben el hecho, mas ahora este mismo tipo, sin haber convencido al pueblo ni convertido en público el asunto, siga presentando acusaciones cuando las leyes se lo vedan (e inmediatamente dirá, sí, que sufre un trato muy grave si no le va a ser lícito seguir haciendo eso, y expondrá las penas derivadas de las leyes en que estará incurso si es condenado), y no haga caso de las leyes, sino que exija que por vosotros tenga concedido un privilegio tan grande, como nadie ha osado pedir?

Así pues, que respecto de la delación no podrá alegar ningún argumento justo, ni Teócrines ni nadie de los que hablan en su favor, considero que poco más o menos todos vosotros lo sabéis. Pero creo que ellos intentarán decir que no son posibles delaciones contra cuantos no han sido inscritos en la acrópolis, ni es tampoco justo entender que son deudores ésos cuyos nombres nadie trasladó a los recaudadores públicos, como si vosotros fuerais a ignorar la ley, que ordena que se deba desde el día aquel en que haya incurrido en condena o transgredido la ley o el decreto, o no fuese claro a todos que de

muchos modos deben al erario y pagan los que quieren obedecer a las leyes, y esto también está claro por la misma ley. Tómame nuevamente la ley esa.

#### LEY

¿Oyes tú, bestia infame, lo que ordena? «Desde el día en que haya incurrido en condena o transgredido la ley.»

Oigo, además, que ellos piensan indicaros aquella ley que ordena que a los inscritos se les borre de la deuda en la medida en que se vaya pagando, y preguntar cómo borrarán la de los no inscritos, como si ésta no estuviese vigente respecto de los inscritos, y respecto de los deudores no inscritos aquélla, la que ordena que se deba desde el día aquel en que haya incurrido en condena o transgredido la ley o el decreto. ¿Por qué, pues, dirá, no me acusas por no inscripción<sup>[18]</sup>, a mí, al que debe y no está inscrito? Porque la ley establece que los procesos públicos por no inscripción sean, no contra los que deben y no fueron inscritos, sino contra quienes, inscritos y sin haber pagado al Estado la deuda, hayan sido borrados. Tómame la ley y lee.

#### **LEY**

Oís la ley, jueces, que sin ambages dice que, si alguno de los deudores del erario es borrado sin haber pagado la deuda a la ciudad, sean contra él los procesos públicos por no inscripción ante los tesmótetas, y no contra el que debe y no ha sido inscrito, sino que contra éstos haya delación y otros castigos. Mas ¿por qué tú me enseñas todos los medios con los que he de vengarme de mis enemigos, pero no te defiendes de ése por el que he comparecido?

Merocles<sup>[19]</sup>, además, jueces, el que propuso el decreto contra los que hacen injusticia a los comerciantes y logró persuadir no sólo a vosotros, sino también a los aliados, a que crearais un cuerpo de vigilancia de los malhechores, no sentirá vergüenza cuando inmediatamente, en defensa de Teócrines, diga cosas contrarias a sus propios decretos, sino que osará tratar de convenceros de que se debe absolver y no condenar al tan manifiestamente convicto de que presenta denuncias injustas contra los comerciantes; como si hubiese propuesto que el mar esté limpio con este objetivo, a fin de que los navegantes, tras haberse salvado del piélago en el puerto, paguen sus dineros

a estos sujetos, o para los comerciantes fuese algo importante que, después de haber escapado a una larga navegación, caigan en manos de Teócrines.

Mas yo pienso que de lo que acontece durante la travesía no vosotros, sino los estrategos y los que se hallan al frente de los grandes barcos de carga son los responsables, mientras que de lo que sucede en el Pireo y ante las magistraturas, vosotros, que sois plenipotenciarios en todas estas cuestiones. Por ello hay que vigilar a quienes aquí transgreden las leyes más que a los que fuera no se avienen a los decretos, para que no parezca que os comportáis mansamente ante lo que acontece y sois cómplices de estos tipos en alguno de los actos que ejecutan. En efecto, a los melios<sup>[20]</sup>, por cierto, Merocles, ¿no les hicimos pagar ahora diez talentos a tenor de tu decreto, porque dieron acogida a los piratas, y absolveremos, en cambio, a este sujeto, que ha transgredido tu decreto y las leyes por las cuales gobernamos la ciudad? ¿Impediremos delinguir a los habitantes de las islas, a quienes, cuando hayamos tripulado las trirremes, hay que forzar a que cumplan en justicia, y a vosotros, los infames, a quienes deben imponer un castigo a tenor de las leyes éstos que aquí se hallan sentados, os dejaremos? No, si sois sensatos. Lee la estela.

#### **ESTELA**

Pues bien, respecto de las leyes y el hecho no sé que más se ha de decir; pues me parece que estáis suficientemente informados. Por otra parte, quiero, cuando os haya elevado súplicas justas en bien mío y de mi padre, bajar<sup>[21]</sup> y no seguir importunándoos. En efecto, yo, jueces, pensando que debía auxiliar a mi padre y considerando que esta postura era justa, hice esta delación, como en un principio dije, sin ignorar que quienes prefieren insultar encontrarían argumentos que desacreditaran mi edad, y que otros me elogiarían y considerarían que yo era un hijo respetuoso si me proponía vengarme del enemigo de mi padre, sino que pensaba que esta empresa tendría éxito según la suerte que tuviera entre los auditores, pero que yo debía cumplir eso que me fue ordenado por mi padre, y sobre todo siendo justo. Pues, ¿cuándo he de auxiliarle? ¿Acaso no cuando la venganza es acorde con las leyes, yo por azar no participo todavía del infortunio de mi padre, y mi padre ha quedado completamente solo, lo que precisamente ha sucedido ahora? Pues, además de las otras desgracias, también ésta, jueces, nos ha sobrevenido: todos nos estimulan, manifiestan compartir nuestra indignación por lo sucedido, y dicen que hemos sufrido un trato intolerable y que este sujeto incurso está en la delación, pero nadie de quienes lo dijeron muéstrase dispuesto a colaborar, y aduce que no quiere enemistarse abiertamente, ¡Tanta menos fuerza que la libertad de expresión tiene entre algunos la justicia!

Por otra parte, aunque muchos infortunios, jueces, nos han acontecido en no poco tiempo por causa de Teócrines, aquí presente, inferior a ninguno es lo que ahora pasa: que las iniquidades y hechos perpetrados por Teócrines en contra de las leyes forzosamente han de ser guardados en silencio por mi padre, que los ha sufrido y podría probarlos ante vosotros —pues las leyes eso ordenan—, y expuestos, en cambio, por mí, que soy inferior a todos ellos, y mientras a los otros de mi edad sus padres les ayudan, éste tiene en mí ahora sus esperanzas. Consecuentemente, pues tal proceso sostenemos, os rogamos que nos auxiliéis y demostréis a todos que, tanto si un muchacho como si un anciano o alguien con cualquier edad comparece ante vosotros a tenor de las leyes, ése alcanzará todos sus derechos. En efecto, lo honesto, jueces, es, no que las leyes ni vosotros mismos obréis al son de quienes hablan, sino que éstos lo hagan al son vuestro, y que por separado juzguéis a los que peroran bien y con pulcritud y a quienes alegan lo justo; pues sobre este punto habéis jurado depositar el voto. Efectivamente, a la sazón nadie os persuadirá de que van a faltar tales oradores ni de que por eso la ciudad se gobernará peor, pues es lo contrario, según oigo a los más viejos: dicen, en efecto, que el Estado alcanzó la mayor prosperidad entonces, cuando varones moderados y prudentes intervenían en política. En verdad, ¿por ventura alguien podría encontrar en estos tipos unos buenos consejeros? Mas ni siguiera hablan en la Asamblea, sino que cobran dinero denunciando a los de allí.

Y lo que es de admirar, que, aun cuando viven de ser sicofantas, dicen que no obtienen nada de la ciudad; sin que nada tuvieran antes de haber llegado vosotros, aunque ahora disfrutan de una situación excelente, no os guardan agradecimiento, sino que yendo de un lado para otro proclaman cuán inseguro es el pueblo, cuán descontentadizo, cuán ingrato, como si vosotros gozarais de prosperidad por ellos y no ellos gracias al pueblo. Mas con razón estos tipos dicen eso, porque ven vuestra indolencia. Pues a ninguno de ellos le habéis castigado de un modo condigno con su perversidad, sino que aguantáis cuando afirman que la salvación del pueblo pasa por quienes presentan denuncias públicas y cometen sicofantías, especie más destructiva que la cual no hay. En efecto, ¿en qué podría uno descubrir que éstos son útiles a la ciudad? A quienes cometen injusticia, ¡por Zeus!, éstos los castigan, y, gracias a éstos, aquéllos son menos. No, por cierto, jueces, sino incluso más; pues sabedores quienes quieren cometer alguna maldad de que a éstos se ha

de dar una parte del botín, forzosamente deciden rapiñar mayores cantidades a los otros, a fin de que puedan gastar no sólo en sí mismos, sino también en esos sujetos. En cuanto a los demás, a cuantos actuando criminalmente causan algún daño a cualesquiera, es posible que unos, en caso de que hayan puesto custodia a los bienes de su casa, los salven, que otros nada sufran si se quedan dentro por la noche, y, en verdad, posible es que otros, siempre que hayan vigilado de alguna otra manera, rechacen la intriga de quienes pretenden hacerles una maldad; mas, respecto de tales sicofantas, ¿adónde hay que ir para conseguir inmunidad de ellos? Pues los recursos contra los demás delitos son, para éstos, materias de trabajo: leyes, tribunales, testigos, asambleas; en las que demuestran sus poderes, considerando amigos a quienes les dan, y enemigos a los pacíficos y ricos.

Acordándoos, pues, jueces, de la maldad de estos sujetos, y también de nuestros antepasados, uno de los cuales, mi abuelo Epícares, logró coronar a la ciudad por haber vencido en la carrera del estadio para niños en Olimpia, y murió gozando de buena fama entre los ancestros vuestros; nosotros por culpa de este enemigo de los dioses hemos sido apartados de esta ciudad, en defensa de la cual Aristócrates, el hijo de Escelias, que era tío de mi abuelo Epícares y cuyo nombre lleva mi hermano, aquí presente, tras realizar numerosas y bellas gestas cuando la ciudad estaba en guerra con los lacedemonios y arrasar Eetionea<sup>[22]</sup>, en la que los adláteres de Critias<sup>[23]</sup> iban a dar acogida a los lacedemonios, derribó la fortificación, volvió a traer al pueblo arrostrando él no estos peligros, sino aquellos en que es hermoso sufrir algo, y obligó a cesar a quienes intrigaban contra vosotros. Por cuya causa, aunque por azar fuésemos iguales a Teócrines, aquí presente, no ya siendo mejores que él y aduciendo razones justas, con razón podríais salvarnos. En efecto, no os importunaremos repitiendo a menudo estos argumentos; pues este sujeto nos ha puesto en tal situación, como para que, cosa que precisamente dije desde un principio, no nos quede ninguna esperanza de participar de la libertad de expresión concedida incluso a los extranjeros<sup>[24]</sup>. A fin de que, pues, si no otro, al menos tengamos este consuelo, el de ver a este tipo guardando silencio, auxiliadnos, compadeceos de quienes de nosotros han muerto en defensa de la patria, forzadle a defenderse de la delación en sí y sed para él tales jueces de lo que alegue cual acusador nuestro fue este sujeto, que, aun cuando engañó a los jueces, no quiso estimar una condena moderada para mi padre, aunque yo le rogué infinitamente y le supliqué por sus rodillas, sino que estimó una pena de diez talentos para mi padre, como si a la ciudad hubiese traicionado. Os lo rogamos, pues, os lo imploramos, votad lo justo.

Auxílianos fulano, si algo tienes, y apóyanos con tu  $voz^{\hbox{\scriptsize [25]}}$ . Sube.

## LIX

# **CONTRA NEERA**

## INTRODUCCIÓN

Este discurso, que, como dice Libanio, no era atribuido a Demóstenes ya en la antigüedad, y cuyo autor puede ser el mismo que compuso los otros discursos en que Apolodoro interviene, tiene marcado cariz político, no sólo por su tema —defensa de los derechos de ciudadanía—, sino también por el móvil que lleva al orador a procesar *de ture* a una extranjera, y *de facto* a uno de sus rivales políticos. Es pronunciado por dos personas: el actor, Teomnesto, que ha ejercitado la *graphé xenías*, se limita a abrir el discurso para, posteriormente, ceder la palabra a nuestro hombre, quien en calidad de sinégoro llega hasta el fin.

La causa remota del proceso es una antigua rivalidad política convertida en personal con motivo de una propuesta de decreto, que Apolodoro había presentado y Estéfano perseguido por ilegal. Apolodoro, cuando por sorteo llegó a ser consejero, siguiendo una trayectoria que ya hemos observado en sus anteriores discursos propuso un decreto en el Consejo y presentó el proyecto a la Asamblea: debía el pueblo decidir si los fondos sobrantes habían de acrecer los militares o los del teórico, pues consideraba que el pueblo tenía que ser dueño de hacer, de lo suyo, lo que quisiera. Esto era ilegal, y así lo denunció Estéfano, quien con su acción logró parcialmente su objetivo: la condena de Apolodoro, pero no su ruina total y degradación cívica, por no haber aceptado el tribunal la pena propuesta, quince talentos, y haberla reducido a uno. A esto añadíase otro proceso por homicidio, que no prosperó. Consecuentemente, si rival político de Estéfano era Apolodoro, desde entonces la rivalidad convirtiose en enemistad personal y odio enconado, que esperaron la ocasión propicia para hacer real la venganza. Y Neera, una

hetera, da pie al presente proceso: Apolodoro se vale de Teomnesto y encausa *de iure* a la cortesana, pero *de facto* a Estéfano.

Sabido es que la picaresca había dado lugar a numerosas naturalizaciones sin fundamento legal, y que los atenienses ponían cada vez más restricciones al aumento del número de ciudadanos, con objetivos que, por su notoriedad, no vale la pena resaltar. Las primeras disposiciones que requerían haber nacido de padre y madre atenienses para ostentar la ciudadanía se deben a y con ligeros retoques gozaron de vigencia posteriormente, extremose su rigor mediante la promulgación de dos leyes que, bajo penas severísimas, prohibían los matrimonios de atenienses con extranjeros. Las sanciones eran la venta como esclavo del extranjero o extranjera casados con ciudadanos (y multa de mil dracmas para el ateniense desposado con extranjera), y degradación cívica y confiscación de bienes para el ciudadano que hubiese dado en matrimonio una extranjera a un ateniense. Neera, pues, se ve encausada según el tenor de la primera de las citadas leyes, pero Estéfano, el indirectamente perseguido, está incurso en ambas: es, por una parte, reo de las mil dracmas de multa, y, por otra, de la atimía y confiscación de bienes; además, ha transgredido diversas disposiciones que cita el sinégoro a lo largo del discurso. Así pues, parece que el proceso de Neera prepara otro posterior contra Estéfano, del que no tenemos noticias.

Por lo demás, el discurso adolece de los mismos defectos que los otros de Apolodoro: desorden, digresiones que desembocan a menudo en pura novelería, poca fluidez, etc. Mas otro tanto hay que decir de sus virtudes: abundantes citas legislativas, referencias a otras leyes, cuyos preceptos se nos manifiestan abreviadamente, descripción de aspectos de la vida pública y privada ateniense, creencias, usos y costumbres, todo lo cual se debe agradecer a Apolodoro. Finalmente, su datación es fácil: hay un término *post quem*, la presencia de Jenoclides en Atenas, expulsado de Macedonia en el 343 a. C... y un término *ante quem*, la renovación y consagración por Demóstenes, en el 339 a. C., del contenido del decreto que antaño propusiera Apolodoro.

# NOTA SOBRE LA EDICIÓN

Los pasajes en que no he seguido la edición de Rennie (*Demosthenis orationes*, Oxford, 1921 [reimpr. 1974]) son:

Pasaje Texto de Lectura adoptada

#### **RENNIE**

44 [τοοτονὶ] τοοτονὶ (GERNET)44 αὐτὸν αὑτὸν (S Y)

#### **ASUNTO**

Tampoco creen que este discurso sea de Demóstenes, pues es negligente y en muchos pasajes está bastante falto de la fuerza del orador. Tiene el siguiente argumento. Como una ley ordenase que si una extranjera cohabitaba matrimonialmente con un varón ateniense, ésta fuera vendida, a tenor de esa ley va contra Neera Teomnesto, diciendo que con Estéfano cohabita ella, que había sido esclava de Nicáreta y fue hetera anteriormente, y que ahora vive con Estéfano según ley y ha tenido hijos de él. Mas Estéfano no reconoce estos hechos, sino que alega que está con ella, pero como hetera y no mujer, y que no tiene hijos de ésta. Oponiéndose a esto el acusador aporta no pocos indicios de que ella convive en calidad de esposa. El talante del discurso es, pues, conjetural; en efecto, la investigación versa sobre una realidad, y no sobre una particularidad ni sobre una cualidad. Pues bien, Teomnesto pronuncia las primeras partes del discurso, luego llama como sinégoro a Apolodoro, que es cuñado suyo, y éste sigue sosteniendo el proceso.

Muchas eran las razones que me impulsaban, atenienses, a presentar contra Neera esta denuncia y comparecer ante vosotros. En efecto, grandes injusticias hemos sufrido por causa de Estéfano, y por él nos vimos en los más graves peligros, mi cuñado, yo, mi hermana y mi mujer, de suerte que no por ser su causa, sino porque trato de vengarme sostendré este proceso; pues este tipo fue el iniciador de la enemiga, sin que hubiera sufrido jamás daño ninguno, ni de palabra ni de obra, por nosotros. Pero quiero previamente exponeros, en primer lugar, los males que hemos padecido por causa suya, para que más condescendencia tengáis conmigo cuando me defienda, y cómo nos vimos en los peligros más graves, respecto de la patria y respecto de la atimía.

En efecto, como hubiera decretado el pueblo de los atenienses que Pasión fuera ateniense, y también sus descendientes, por sus servicios a la ciudad, concorde fue mi padre con el don del pueblo y diole a Apolodoro, el hijo de aquél, en matrimonio a su hija, hermana mía, de la que son los hijos de Apolodoro. Como Apolodoro fuese virtuoso para con mi hermana y todos nosotros y considerase que quienes son en verdad parientes participan de todos los bienes existentes, tomé también yo como esposa a la hija de Apolodoro y sobrina mía. Habiendo pasado el tiempo Apolodoro por suerte llega a ser miembro del Consejo; después de haber sido examinado y prestado el juramento legal<sup>[1]</sup>, como le hubieran sobrevenido a la ciudad unas circunstancias tales y una guerra<sup>[2]</sup>, en la que os era posible, de salir

victoriosos, ser los más grandes de los griegos, consolidar indiscutiblemente vuestras propias plazas y tener a Filipo completamente derrotado, o bien, de haber sido tardos en el auxilio y negligentes con los aliados, desbandado el ejército por falta de fondos, perder aquéllos, dar a los demás griegos la impresión de que erais indignos de crédito y correr riesgos respecto de vuestras restantes posesiones, respecto de Lemnos, Imbros, Esciro y Quersoneso; cuando vosotros estabais a punto de hacer una leva general con destino a Eubea y Olinto, Apolodoro, pues era consejero, propuso un decreto en el Consejo y presentó a la Asamblea un proyecto de decreto<sup>[3]</sup> del Consejo, que decía que el pueblo decidiera por votación a mano alzada si le parecía bien que los fondos sobrantes de la administración fuesen militares o del teórico, aunque las leyes ordenaban que, cuando hubiera guerra, los fondos sobrantes de la administración fueran militares. Consideraba, en efecto, que el pueblo debía ser dueño de hacer de lo suyo lo que quisiera, y había jurado dar los mejores consejos al pueblo de los atenienses, como todos vosotros atestiguasteis en aquella ocasión.

Habiéndose celebrado la votación a mano alzada, nadie votó en contra que no debían utilizarse esos fondos como militares, sino que todavía ahora, si en algún lado suscítase la cuestión, por parte de todos se reconoce que, aunque propuso lo mejor, sufrió una injusticia. Consecuentemente, justo es indignarse con quien engañó a los jueces con su argumento, no con los engañados. Efectivamente, como hubiera denunciado por ilegalidad el decreto Estéfano, aquí presente, y comparecido ante el tribunal, al presentar con fines calumniosos falsos testigos de que Apolodoro incurrió en deuda ante el erario desde hacía veinticinco años, derribó el decreto. Que le pareciera bien hacer eso, no lo llevamos a mal; mas cuando los jueces tomaban el voto respecto de la pena, aunque nosotros le rogábamos que cediera, no quiso, y la estimó en quince talentos, para hacer incurrir en la atimía a aquél y a sus hijos, y hundir a mi hermana y a todos nosotros en la más extrema pobreza y carencia de todo. Pues su fortuna no era en total de tres talentos, como para ser capaz de satisfacer tan elevada multa; si la multa no hubiere sido pagada en la novena pritanía, esa multa iba a ser el doble y sería inscrito Apolodoro como deudor de treinta talentos al erario; inscrito a favor del erario, la hacienda que era de Apolodoro iba a ser objeto de demanda de confiscación a fin de que fuese pública, y, vendida ésta, en la más extrema pobreza se verían él, sus hijos y mujer y también todos nosotros<sup>[4]</sup>. Todavía más: su otra hija iba a quedar soltera; pues ¿quién la hubiera tomado jamás sin dote, de un deudor del tesoro y pobre? Así pues, era el causante de tan importantes males para todos nosotros, sin que hubiese sido perjudicado por nosotros nunca.

Pues bien, a los jueces que entonces juzgaron gran agradecimiento les tengo por esta razón, porque no consintieron que aquél fuera arruinado, sino que estimaron<sup>[5]</sup> la condena en un talento, de suerte que pudiese pagarla con trabajo; pero a este tipo intentamos devolverle el mismo préstamo de amistad<sup>[6]</sup>. En efecto, no sólo buscó aniquilarnos de este modo, sino que también quiso expulsarle de la patria. Pues, habiendo presentado contra él una acusación falsa de que, llegado en otro tiempo a Afidna buscando un esclavo fugitivo suyo, golpeó a una mujer y la mujer murió como consecuencia de los golpes, y después de haber sobornado a unos esclavos y simulado que eran cireneos, pronunció contra él la interdicción por homicidio en el Paladio<sup>[7]</sup>. Y sostuvo la acusación Estéfano, aquí presente, luego de que hubiese jurado solemnemente que Apolodoro mató a la mujer con su propia mano, e imprecado la ruina para sí, para su linaje y casa, hechos que ni sucedieron, ni vio ni jamás oyó a ninguno de los hombres. Pero convicto de que perjuraba y presentaba una acusación falsa, habiendo evidenciado que había sido comprado por Cefisofonte y Apolófanes para que, previo cobro de un dinero, hiciera desterrar a Apolodoro o le hundiera en la atimía, después de que hubiera conseguido unos pocos votos de los quinientos, retirose una vez que hubo cometido su perjurio y dado la impresión de ser un mal sujeto.

Mirad ahora vosotros, jueces, juzgando para vosotros mismos según las verosimilitudes, ¿qué hubiera hecho yo de mí, de mi mujer y de mi hermana, si a Apolodoro le hubiese acontecido sufrir algo de lo que Estéfano, aquí presente, contra él maquinó, sea en el primero, sea en el segundo proceso? ¿En qué vergüenza o desventura no hubiera caído? A la sazón todos me exhortaban, y me visitaban en privado, a que volviese mis ojos a la venganza de los males que sufrimos por su causa, e incluso me tachaban de ser el menos hombre de los hombres si, pues tan íntimamente relacionado estaba con los asuntos de aquéllos, no tomaba venganza en defensa de mi hermana, cuñado, sobrinas y de mi propia mujer, ni, después de haber traído ante vosotros a la que notoriamente comete impiedad contra los dioses, ultraja a la ciudad y menosprecia vuestras leyes, y probado con argumentos que delinque, os hacía dueños de hacer con ella lo que quisierais. Y como Estéfano, presente aquí, intentaba privarme de mis parientes en contra de las leves y de vuestros decretos, así también yo he comparecido ante vosotros para demostrar que este sujeto cohabita con una mujer extranjera al margen de la ley, que llevó hijos ajenos ante los fráteres y demotas, que promete en matrimonio a las hijas de heteras como si fuesen suyas, que ha cometido impiedad contra los dioses y que hace al pueblo no soberano de sus poderes en caso de que quiera hacer a alguien ciudadano; pues, ¿quién, que tenga la idea de que será ciudadano a base de cuantiosos gastos y esfuerzo, buscaría ya obtener el don del pueblo, siéndole posible que ese mismo privilegio llegue a él de manos de Estéfano con un gasto inferior?

Así pues, las injusticias que por causa de Estéfano primero sufrí yo y por las cuales presenté esta acusación, las he expuesto ante vosotros; de otro lado, que esa Neera es extranjera, cohabita con Estéfano, aquí presente, y ha cometido numerosas transgresiones de la ley contra el Estado, esos cargos habéis de saberlos ya. Os ruego, pues, jueces, lo que creo que debe rogar quien es joven y carece de experiencia en hablar, que me permitáis llamar como sinégoro en este proceso a Apolodoro. Es, en efecto, más viejo que yo, está más experimentado en las leyes, se ha interesado con esmero sobre todo esto y ha sido perjudicado por Estéfano, aquí presente, de suerte que no es censurable para él que se vengue de quien comenzó. Debéis vosotros con base en la misma verdad, cuando hayáis oído el rigor de la acusación y de la defensa, depositar de ese modo ya el voto, en defensa de los dioses, de las leyes, de la justicia y de vosotros mismos.

## **SINEGORÍA**

Las injusticias que he padecido, atenienses, de manos de Estéfano, por las cuales he subido a acusar a Neera, aquí presente, Teomnesto las ha referido ante vosotros; que Neera es extranjera y contra las leyes cohabita con Estéfano, eso quiero demostrároslo con exactitud. En primer Jugar, pues, os leerá la ley, a cuyo tenor presentó esta acusación Teomnesto y este proceso ha llegado hasta vosotros.

#### LEY

Si un extranjero cohabitare con una ciudadana por cualquier medio o artificio, denúncielo ante los tesmótetas el que quisiere de los atenienses a quienes es lícito. Si fuere condenado, sea vendido él y su hacienda, y la tercera parte sea de quien hubiere conseguido la condena. Sea también si la extranjera cohabitare con el ciudadano según las mismas normas, y el que cohabitare con la extranjera que hubiere sido condenada deba mil dracmas.

Habéis oído la ley, pues, jueces, que no permite que la extranjera cohabite con el ciudadano ni la ciudadana con el extranjero, ni que procreen hijos, por ningún medio o artificio; si alguien obra en contra de estos preceptos, ha hecho que sea posible ante los tesmótetas una acción pública contra ellos, contra el extranjero y la extranjera, y si fuere condenado, ordena que sea vendido. Pues bien, que Neera, aquí presente, es extranjera, esto quiero demostrároslo desde un principio con exactitud.

En efecto, estas siete mujerzuelas de muy niñas las compró Nicáreta, que era liberta del eleo Carisio y mujer de Hipias, aquel célebre cocinero, hábil en reconocer la belleza natural de las niñas pequeñas, entendida, además, en criar y educar con destreza, una mujer preparada en esta técnica y que había reunido medios de vida con estos oficios. Aunque de nombre las llamó hijas, para que pudiera cobrar los máximos honorarios a quienes querían tener intimidad con ellas, como si fuesen libres, cuando hubo explotado la edad de cada una de ellas, vendió conjuntamente los cuerpos<sup>[8]</sup> de todas, que eran siete, Antía, Estrátola, Aristoclea, Metanira, Fila, Istmíada y Neera, aquí presente. Pues bien, la que de las mismas compró cada uno y cómo fueron manumitidas por quienes las compraron a Nicáreta, avanzando el discurso, si queréis oírlo y dispongo de abundancia de agua, os lo daré a conocer; pero que Neera, aquí presente, era de Nicáreta y trabajaba comerciando con su cuerpo con quienes querían tener intimidad con ella, esto quiero tratároslo nuevamente. Efectivamente, el sofista Lisias<sup>[9]</sup>, que era amante de Metanira, quiso, además de los otros gastos que realizaba en ella, iniciarla también en los misterios<sup>[10]</sup>, pues pensaba que los demás gastos los percibía la misma que la había comprado, pero que lo que en su honor gastara en la fiesta y los misterios, eso lo efectuaría como un regalo a la propia chica. Rogó, pues, a Nicáreta que viniera a los misterios con Metanira, para que fuese iniciada, e incluso prometió iniciarla él personalmente. Llegadas ellas, Lisias no las lleva a su casa, pues sentía vergüenza ante la mujer que tenía, una hija de Braquilo y sobrina suya, y hacia su madre, que era bastante vieja y vivía en su casa; a casa de Filóstrato de Colono, que era todavía un joven soltero y amigo suyo, las lleva Lisias, a Metanira y a Nicáreta. Acompañábalas Neera, aquí presente, que ya trabajaba con su cuerpo, aunque era demasiado joven por no tener todavía la edad núbil. Así pues, en prueba de que digo verdad, de que era de Nicáreta, la acompañaba y comerciaba con quien quería gastar, como testigo de estos hechos os llamaré al mismo Filóstrato.

#### **TESTIMONIO**

Filóstrato, hijo de Dionisio, de Colono, atestigua saber que Neera era de Nicáreta, de la que también fue Metanira, y que se hospedaba en su casa cuando ellas, que vivían en Corinto, vinieron para los misterios; que las llevó a su casa Lisias, el hijo de Céfalo, que era amigo suyo y familiar.

Pues bien, nuevamente, atenienses, después de estos acontecimientos, el tésalo Simo con Neera, aquí presente, vino acá para las grandes Panateneas. Acompañábala también Nicáreta, se alojaron en casa de Ctesipo, el hijo de Glaucónides, de Cidántidas, y Neera, aquí presente, tomó parte en el simposio y banquete común en presencia de muchos, como si fuera una hetera. Y en prueba de que digo verdad, os llamaré a los testigos de estos hechos. Llámame a Eufileto, hijo de Simón, de Exona, y a Aristómaco, hijo de Critodemo, de Alópece.

#### **TESTIGOS**

Eufileto, hijo de Simón, de Exona, Aristómaco, hijo de Critodemo, de Alópece, atestiguan saber que el tésalo Simo vino a Atenas para las grandes Panateneas, y con él Nicáreta y Neera, la ahora procesada; y que ellos se alojaban en casa de Ctesipo, el hijo de Glaucónides, y que participó con ellos en el simposio Neera, como si fuese una hetera, hallándose otros muchos presentes y participando en el simposio en casa de Ctesipo.

Pues bien, después de estos acontecimientos, cuando ella públicamente trabajaba en Corinto y se hallaba en su esplendor, entre otros amantes suyos lo son el poeta Jenoclides y el actor Hiparco, e incluso la tenían alquilada. En prueba de que digo verdad, no podría presentaros el testimonio de Jenoclides, pues las leyes no le permiten testificar; en efecto, cuando vosotros, persuadidos por Calístrato, queríais salvar a los lacedemonios, como entonces se hubiese opuesto en la Asamblea al auxilio él, que había comprado en tiempo de paz la cincuentésima del trigo y debía efectuar los depósitos en el buleuterio cada pritanía, porque no salió en aquella expedición, dado que gozaba de exención según las leyes, acusado de deserción por Estéfano, aquí presente, y calumniado en el discurso, fue condenado en el tribunal y reducido a la atimía. En verdad, ¿cómo no vais a pensar que es inicuo que a los ciudadanos por naturaleza, y que genuinamente participan de la ciudad, les haya despojado de la libertad de expresión Estéfano, aquí presente, y, en cambio, consiga por la fuerza que sean atenienses en contra de todas las leyes

quienes no tienen derecho? Pero os llamaré al propio Hiparco y le forzaré a dar testimonio o a excusarse bajo juramento a tenor de la ley, o le citaré oficialmente<sup>[11]</sup>. Llámame a Hiparco.

#### **TESTIMONIO**

Hiparco de Atmonia atestigua que Jenoclides y él alquilaron en Corinto a Neera, la ahora procesada, como si fuese una hetera de las que comercian con su cuerpo, y que en Corinto Neera participaba en los simposios con él y con el poeta Jenoclides.

Pues bien, después de estos acontecimientos aparecen dos amantes suyos, el corintio Timanóridas y el leucadio Éucrates, quienes, puesto que Nicáreta les era muy costosa con sus exigencias, dado que pretendía recibir de ellos todos los gastos de cada día de la casa, pagan a Nicáreta treinta minas como precio por el cuerpo de la misma, y se la compran según la ley de la ciudad para que de una vez por todas sea su esclava. Y la tenían y la usaban cuanto tiempo deseaban. Mas, estando a punto de casarse, le advierten que no quieren ver trabajando en Corinto a la que ha sido su hetera, ni sometida a un rufián, sino que les sería satisfactorio recuperar de ella menos dinero que el que pagaron y verla con una buena posición; consecuentemente, le dijeron que le condonaban para su libertad mil dracmas, quinientas cada uno; en cuanto a las veinte minas, la invitaron a que, cuando ella se las hubiera procurado, se las abonase. Después de que ésta hubo oído esas propuestas de Éucrates y Timanóridas, manda llamar a Corinto, entre otros amantes que había tenido, también a Frinión de Peania, que era hijo de Demón y hermano de Demócares, y llevaba una vida libertina y pródiga, según recuerdan los más viejos de vosotros. Llegado hasta ella Frinión, le comunica las palabras que le dijeron Éucrates y Timanóridas, y le entrega el dinero que recaudó de sus otros amantes, reuniéndolo como préstamo gratuito para su libertad, y si, por caso, alguna cantidad ahorró ella, y le ruega que, cuando él haya aportado el resto que faltaba hasta las veinte minas, lo pague por ella a Éucrates y Timanóridas de suerte que sea libre. Habiendo oído aquél con satisfacción estas palabras suyas, tomado el dinero que por los otros amantes le fue entregado y añadido él personalmente el resto, paga por ella las veinte minas a Éucrates y Timanóridas para su libertad y con la condición de que no siguiera trabajando en Corinto. Y en prueba de que en esto digo verdad, os llamaré como testigo de estos hechos a quien los presenció. Llámame a Filagro de Mélita.

#### **TESTIMONIO**

Filagro de Mélita atestigua que se hallaba en Corinto cuando Frinión, el hermano de Demócares, pagó veinte minas por Neera, la ahora procesada, al corintio Timanóridas y al leucadio Éucrates, y que, después de haber pagado el dinero, partió hacia Atenas llevándose a Neera.

Llegado, pues, acá con ella, la usó libertina y audazmente, con ella iba a los banquetes, a cualquier parte en donde se bebiera, ella siempre marchaba con él en los cortejos y él con ella estaba públicamente en todas partes, siempre que quería, tomando a honor su licencia ante quienes les veían. Con ella fue a casa de muchos, al festín, y también a la de Cabrias de Exona, cuando, durante el arcontado de Socrátides, venció en los juegos píticos con la cuadriga que compró a los hijos del argivo Miti y, después de haber regresado de Delfos, celebró la fiesta<sup>[12]</sup> por su victoria en el promontorio de Colias. Allí otros muchos estuvieron con ella, borracha, mientras dormía Frinión, inclusive los servidores de Cabrias que prepararon la mesa. Y en prueba de que en esto digo verdad, os presentaré como testigos a quienes lo vieron y presenciaron. Llámame a Quiónides de Jipeta y a Eutetión de Cidateneo.

#### **TESTIMONIO**

Quiónides de Jipeta, Eutetión de Cidateneo atestiguan haber sido invitados por Cabrias al banquete, cuando Cabrias celebró la fiesta por su victoria en la carrera de carros, haberse celebrado la fiesta en el promontorio de Colias, saber que Frinión estaba presente en el banquete con Neera, la ahora procesada, que ellos dormían, y también Frinión y Neera, y que se dieron cuenta de que otros levantáronse por la noche para ir junto a Neera, inclusive algunos de los servidores, que eran criados de Cabrias.

Pues bien, como fuera insolentemente maltratada por Frinión y no amada como pensaba, ni tampoco la sirviera en lo que quería, después de haberse provisto de los objetos de la casa de aquél y de cuantos vestidos y joyas habían sido puestos por él en derredor de su cuerpo, y, además, de dos esclavas, Tratta y Cocálina, huye a Mégara. Éste era el tiempo en que Asteo<sup>[13]</sup> era arconte en Atenas y la ocasión en que vosotros sosteníais la

última guerra contra los lacedemonios. Habiendo pasado dos años en Mégara, el del arcontado de Asteo y el año de Alcístenes, como el trabajo de su cuerpo no le proporcionara renta suficiente para administrar la casa (era derrochadora, los megarenses nada liberales y cicateros, no había en absoluto inmigración de extranjeros allí por haber guerra, estar a favor de los laconios los megarenses y mandar vosotros en el mar; a Corinto no le era posible regresar por haber sido liberada por Éucrates y Timanóridas bajo esta condición, la de que no siguiera trabajando en Corinto), cuando, pues, sucede la paz del arcontado de Frasiclides y la batalla de tebanos y lacedemonios en Leuctra, como entonces hubiese ido Estéfano, aquí presente, a Mégara, se alojara en casa de ella, que era hetera, y con la misma hubiera tenido relaciones íntimas, después de que le hubo explicado todos los hechos y la insolencia de Frinión y dado, además, los objetos de valor con que salió de su casa, como deseaba fervientemente su residencia aquí, pero temía a Frinión por haberle hecho injusticia y estar él encolerizado con ella, y sabía que su carácter era altanero y despectivo, toma como patrono suyo a Estéfano, aquí presente. Después de haberla animado éste en Mégara con su verborrea, y envanecido diciendo que lo lamentaría Frinión si intentaba tocarla, que él la tendría como mujer y que a los hijos que ella tenía entonces los presentaría a los fráteres y los haría ciudadanos, y ningún hombre le causaría daño, viene acá con ella desde Mégara, y con ella tres niños, Próxeno, Aristón y una hija, a la que ahora llaman Fano; a ella y a los chiquillos los lleva a la casita que él tenía junto al Hermes bisbiseante<sup>[13bis]</sup>, entre la casa del eleusinio Doroteo y la de Clinómaco, que ahora le ha comprado Espíntaro por siete minas. En consecuencia, la hacienda que inicialmente poseía Estéfano era ésta y ninguna otra; y vino con ella por dos razones, para tener con franquicia una hermosa hetera, y que ésta le produjese las rentas necesarias y mantuviera la casa; no tenía, en efecto, otro ingreso, a no ser lo que obtenía después de haber presentado una falsa acusación. Pero enterado Frinión de que ella se hallaba aquí y estaba en casa de este sujeto, luego de haber tomado consigo unos jovenzuelos y llegádose a la casa de Estéfano, intentó llevársela. Y pues Estéfano reivindicaba su libertad a tenor de la ley, dio fianza por ella ante el polemarco<sup>[14]</sup>. En prueba de que digo verdad, os presentaré como testigos de estos hechos al entonces polemarco. Llámame a Eetes de Ciríadas.

#### **TESTIMONIO**

Eetes de Ciríadas atestigua que, siendo él polemarco, fue exigida fianza de Neera, la ahora procesada, por Frinión, el hermano de Demócares, y que fueron fiadores de Neera Estéfano de Eréadas, Gláucetes de Cefisia y Aristócrates de Falero.

Liberada mediante fianza por Estéfano y hallándose en casa de éste, siguió ejerciendo el mismo oficio no menos que antes, pero cobraba honorarios mayores a quienes querían tener relación íntima con ella, so pretexto de que se encontraba ya en una situación aparente y vivía con un marido. En su connivencia seguía actuando como sicofanta este sujeto, si sorprendía algún rico extranjero ignorante de amante suyo, secuestrándole en su casa como adúltero y cobrándole mucho dinero, naturalmente; pues ni Estéfano ni Neera poseían una hacienda como para que pudiera soportar los gastos de cada día, y la administración era elevada, puesto que éste y ésta tenían que alimentar tres criaturas, con las que ella vino a casa de él, dos esclavas y un criado servidor, y sobre todo porque ella había aprendido a no pasarlo mal cuando otros anteriormente gastaban en sus comodidades. Pues tampoco de la política le llegaba a Estéfano, aquí presente, nada digno de mención: no era, en efecto, orador, sino todavía un sicofanta de los que vociferan junto a la tribuna, presentan acusaciones públicas por una paga, denuncian y son testaferros de sentencias ajenas, hasta que cayó bajo la influencia de Calístrato de Afidna; de qué modo y por qué causa, también os haré yo una exposición de esta cuestión cuando os haya demostrado respecto de Neera, aquí presente, que es una extranjera, que os ha hecho grandes injusticias y que ha cometido impiedad contra los dioses, a fin de que sepáis que este mismo sujeto es merecedor de sufrir un castigo no inferior al de Neera, aquí presente, sino mucho mayor, y más aún, por cuanto que, diciendo ser ateniense, tan a menudo ha menospreciado las leyes, a vosotros y a los dioses, que ni porque sienta vergüenza de los delitos por él cometidos se resigna a estarse quieto, sino que acusando falazmente a otros y también a mí ha conseguido ponerse a sí mismo y a ésta en un proceso de tal importancia, como para que se averigüe quién es ésta y se demuestre su propia maldad.

Pues bien, como Frinión hubiera ejercitado contra él una acción privada porque le reivindicó la libertad de Neera, aquí presente, y porque aceptó los objetos con que ésta escapó de su casa, sus familiares les juntaron y persuadieron a que les confiaran un arbitraje. En nombre de Frinión sentose como árbitro Sátiro de Alópece, el hermano de Lacedemonio, y en el de Estéfano, aquí presente, Saurias de Lamptras; como común para ellos eligen a Diogitón de Acamas. Reunidos éstos en el santuario, después de haber oído a

ambos y a la misma mujer los hechos, manifestaron laudo, y éstos se atuvieron a él: la mujer sería libre y dueña de sí misma, pero los objetos con que Neera salió de casa de Frinión, salvo vestidos, joyas y esclavas, que fueron comprados para la mujer, los devolvería todos a Frinión; estaría con cada uno día sí y día no; pero si de otro modo se persuadieran el uno al otro, esto sería válido; los alimentos se los suministraría a la mujer siempre quien la tuviera, y el tiempo restante serían mutuos amigos y no guardarían rencor. Ésta es, pues, la transacción sentenciada por los árbitros para Frinión y Estéfano respecto de Neera, aquí presente. En prueba de que en esto digo verdad, os leerá el testimonio de estos hechos. Llámame a Sátiro de Alópece, a Saurias de Lamptras y a Diogitón de Acarnas.

#### **TESTIMONIO**

Sátiro de Alópece, Saurias de Lamptras, Diogitón de Acamas atestiguan que pusieron de acuerdo a Estéfano y Frinión, pues fueron sus árbitros respecto de Neera, la ahora procesada; que los acuerdos a cuyo tenor les reconciliaron son cuales presenta Apolodoro.

#### **ACUERDO**

A tenor de estas condiciones pusieron de acuerdo a Frinión y a Estéfano: cada uno use de Neera el mismo número de días al mes teniéndola en su casa, a no ser que otra cosa hayan acordado ellos entre sí.

Después de que hubieron llegado a la transacción, quienes asistieron a cada uno en el arbitraje y los asuntos, cual, pienso, suele suceder cada vez, y sobre todo porque su diferencia versaba acerca de una hetera, iban a casa de cada uno de ellos, siempre que tenía a Neera, para la cena, y ésta participaba en el banquete y la bebida como si fuese una hetera. Y en prueba de que digo verdad en esto, llámame como testigos a quienes con ellos se hallaban, a Eubulo de Probalinto, a Diopites de Mélita y a Ctesón de Cérames.

#### **TESTIGOS**

Eubulo de Probalinto, Diopites de Mélita, Ctesón de Cérames atestiguan que, después de que hubo acuerdo respecto de Neera entre Frinión y Estéfano, a menudo cenaron con ellos y bebieron en compañía de Neera, la ahora procesada, cuando Neera estaba en casa de Estéfano y cuando en la de Frinión.

Así pues, que en un principio era esclava, fue vendida dos veces, trabajaba con su cuerpo como si fuese hetera, que se le escapó a Frinión a Mégara y que, cuando hubo regresado, por ella se prestó fianza ante el polemarco como si fuera extranjera, os lo manifiesto de palabra y se os ha atestiguado. Pero quiero demostraros que también el mismo Estéfano, aquí presente, ha dado fe contra ella de que es extranjera. En efecto, a la hija de esa Neera, con la que vino a casa de este sujeto, una pequeña criatura a la que entonces llamaban Estríbela y ahora Fano, la da en matrimonio Estéfano, aquí presente, como si fuese hija suya, a un varón ateniense, a Frástor de Egilia, y entrega por ella una dote de treinta minas. Cuando hubo entrado en casa de Frástor, un hombre trabajador y que con economías había juntado medios de vida, no sabía complacer los hábitos de Frástor, sino que echaba de menos las costumbres de su madre y el desenfreno de su casa, pues, pienso, había sido criada en medio de tal licencia. Viendo Frástor que ella ni era ordenada ni quería prestarle oídos, y, a un tiempo, enterado con exactitud ya de que no era hija de Estéfano y sí de Neera, y de que en un principio fue engañado cuando la recibió en matrimonio tomándola como hija, no de Neera, sino de Estéfano, por tenerla éste de una mujer ciudadana antes de que hubiera pasado a cohabitar con ésa, irritado por todo esto y considerando que había sido ultrajado y engañado, echa a la mujer al año aproximadamente de haber convivido con ella, embarazada, y no restituye la dote. Como hubiese ejercitado Estéfano contra él una acción privada por alimentos<sup>[213bis]</sup> en el Odeón a tenor de la ley que ordena que, si uno repudia a la mujer, devuelva la dote, y si no, pague su interés a razón de nueve óbolos, y que sea lícito al tutor en defensa de la mujer promover proceso por alimentos en el Odeón, Frástor ejercita una acción pública ante los tesmótetas contra Estéfano, aquí presente, por haberle dado en matrimonio a él, que era ateniense, la hija de una extranjera como si fuese pariente suya, a tenor de la ley siguiente. Léemela.

#### LEY

Si alguien hubiere dado en matrimonio una mujer extranjera a un varón ateniense como si fuese pariente suya, étimo sea y su hacienda sea pública y la tercera parte de quien hubiere conseguido la condena. Presenten la acusación pública ante los tesmótetas aquellos a quienes es licito, como en la usurpación de ciudadanía.

Así pues, os leyó la ley a cuyo tenor fue acusado Estéfano, aquí presente, por Frástor ante los tesmótetas. Mas, como se hubiera dado cuenta de que, convicto de haber dado en matrimonio la hija de una extranjera, correría el riesgo de incurrir en las más graves penas, llega a una transacción con Frástor, renuncia a la dote, retiró la demanda de alimento, y también Frástor la acusación de los tesmótetas. Y en prueba de que digo verdad, os llamaré como testigo de estos hechos al mismo Frástor y le obligaré a dar testimonio según la ley. Llámame a Frástor de Egilia.

#### **TESTIMONIO**

Frástor de Egilia atestigua que, cuando se hubo enterado de que Estéfano le dio en matrimonio una hija de Neera como si fuese hija suya, presentó una acusación pública contra él ante los tesmótetas a tenor de la ley, echó de su casa a la mujer y ya no siguió cohabitando con ella, y que, pues Estéfano le promovió proceso por alimentos en el Odeón, llegó a una transacción con el mismo Estéfano, de suerte que fuera retirada la acusación de los tesmótetas y también la demanda de alimento que contra mi ejercitó Estéfano.

Adelante, pues; quisiera presentaros también otro testimonio, de Frástor, de sus fráteres y de los miembros de su linaje, de que Neera, aquí presente, es extranjera. En efecto, no mucho tiempo después de que Frástor hubiera repudiado a la hija de Neera, cayó enfermo, estuvo muy grave y se vio en una situación completamente sin salida. Como hubiese una antigua diferencia entre sus parientes y él, y también ira y odio, estuviera, además, sin hijos y fuese consolado en su enfermedad por el cuidado de Neera y su hija (iban, en efecto, a su casa, dado que estaba enfermo y falto de quien le curara el mal, llevándole las medicinas para su dolencia y visitándole; vosotros mismos sabéis, sin duda, de cuánto es acreedora una mujer en las enfermedades, asistiendo a un hombre doliente), fue persuadido a la sazón a tomar nuevamente a su cargo la criatura que parió la hija de Neera, aquí presente, después de que, encinta, hubiera sido repudiada por Frástor, enterado de que no era hija de Estéfano, sino de Neera, e irritado por el engaño, y a hacerle hijo suyo, haciendo un cálculo humano y natural, porque estaba mal y no había mucha esperanza de que saliera con vida, pero, para que sus parientes no heredaran sus cosas ni muriese él sin hijos, adoptó al niño y lo llevó a su casa; pues, que gozando de salud no lo habría hecho jamás, yo os lo demostraré con un indicio importante y manifiesto. En efecto, tan pronto como se hubo levantado de aquella enfermedad y recuperado y tuvo el cuerpo

prudencialmente bien Frástor, toma en matrimonio una mujer ciudadana a tenor de las leyes, hija legítima de Sátiro de Mélita y hermana de Dífilo. Consecuentemente, séaos esto indicio de que por propia voluntad no aceptó el niño, sino forzado por la enfermedad, la falta de hijos, el cuidado de ellas y la enemistad con sus parientes, con objeto de que no fuesen herederos de sus bienes si le pasaba algo; y lo demostrarán todavía más los acontecimientos que siguieron. En efecto, como Frástor, que aún se hallaba en su enfermedad, condujera ante los fráteres al hijo habido de la hija de Neera, y ante los brítidas, de cuyo linaje es el mismo Frástor, sabedores, pienso, los miembros del linaje de quién era la mujer que tomó Frástor primero, la hija de Neera, del repudio de la mujer y de que a causa de su enfermedad él había sido persuadido a hacerse cargo nuevamente del niño, votan en contra del pequeño y no le inscribieron entre ellos. Como Frástor les hubiese ejercitado una acción privada porque no inscribían a su hijo, los miembros del linaje le requieren a que en presencia del árbitro jure sobre víctimas perfectas que de veras cree que es hijo suyo habido de una mujer ciudadana y desposada a tenor de la ley. Al dirigir este requerimiento a Frástor los miembros del linaje delante del árbitro, rehusó Frástor el juramento y no juró<sup>[16]</sup>. Y en prueba de que en esto digo verdad, os presentaré como testigos de esos hechos a los brítidas que estaban presentes.

#### **TESTIGOS**

Timóstrato de Hécala, Jantipo de Eréadas, Evalces de Falero, Ánito de Laciadas, Éufranor de Egilia, Nicipo de Céfala atestiguan ser ellos y Frástor de Egilia de los miembros del linaje que son llamados brítidas, y que, como Frástor quisiera introducir a su hijo entre los miembros del linaje, sabedores ellos de que era hijo de Frástor habido de la hija de Neera, impidieron a Frástor introducir a su hijo.

Así pues, notoriamente os demuestro que los más relacionados con Neera, aquí presente, contra ella han depuesto que es extranjera: Estéfano, aquí presente, el que la tiene ahora y con ella cohabita, y Frástor, el que tomó a su hija; en cuanto a Estéfano, porque no quiso llevar adelante el proceso en defensa de la hija de ésta, después de que hubiera sido acusado por Frástor ante los tesmótetas de haberle dado en matrimonio a él, que era ateniense, la hija de una extranjera, sino que renunció a la dote y no la recuperó; y en cuanto a Frástor, porque, después de haberse casado con ella, expulsó a la hija de Neera, aquí presente, cuando se hubo enterado de que no era de Estéfano, y porque no devolvió la dote, y porque, después de que hubo sido persuadido

ulteriormente a hacerle hijo suyo a causa de su enfermedad, falta de hijos y enemistad con sus parientes e intentara introducirlo entre los miembros del linaje, como votasen en contra los miembros del linaje y le ofrecieran el juramento, no quiso jurar, sino que prefirió ser respetuoso con los juramentos, y porque posteriormente se casó con una mujer ciudadana a tenor de la ley; en efecto, estos hechos, pues son notorios, nos han concedido contra ellos importantes testimonios de que Neera, aquí presente, es extranjera.

Mirad también la sordidez de Estéfano, aquí presente, y su maldad, para que por ésta sepáis que no es ciudadana Neera, aquí presente. En efecto, habiendo urdido este sujeto, Estéfano, una intriga contra Epéneto de Andros, que era un antiguo amante de Neera, aquí presente, y había gastado en ella mucho y se alojaba en casa de éstos siempre que venía a Atenas por el amor de Neera, y mandado llamar al campo so pretexto de ofrecer un sacrificio, lo aprehende por adúltero<sup>[17]</sup> de la hija de Neera, aguí presente, y, habiéndole infundido miedo, le cobra treinta minas, y una vez que hubo recibido como fiadores de éstas a Aristómaco, el que fue tesmóteta, y Nausífilo, el hijo de Nausínico, el que fue arconte, le suelta bajo promesa de pagarle el dinero. Pero, cuando Epéneto hubo salido y llegado a ser él dueño de sí, presenta ante los tesmótetas una acusación pública contra Estéfano, aquí presente, de haber sido contra derecho secuestrado por él, a tenor de la ley que ordena que, si uno hubiere cometido secuestro contra derecho de otro en calidad de adúltero, éste presente ante los tesmótetas una acusación de haber sido secuestrado contra derecho, y si hubiese conseguido la condena de quien le secuestró, y pareciese que había sido víctima de una maquinación contra derecho, sea impune él y los fiadores queden descargados de su fianza; mas si hubiese parecido que era adúltero, ordena a los fiadores que lo entreguen a quien hubiere logrado su condena, para que en el tribunal haga de él lo que quiera sin arma de mano, bajo la convicción de que es adúltero. A tenor de esta ley, pues, le acusa Epéneto, y reconocía haber usado de la mujer, pero no ser un adúltero; pues ella no era hija de Estéfano, sino de Neera, su madre era consciente de que tenía relación íntima con él, él había gastado mucho en ellas y mantenía, siempre que venía acá, la casa toda; presentando en apoyo de estos alegatos la ley que no permite aprehender como adúltero de esas mujeres, de cuantas se exponen en un lupanar o se venden manifiestamente, y diciendo que la casa de Estéfano era eso, un lupanar, que su trabajo era ése y que ellos de estas fuentes prosperaban muchísimo. Como estas razones expusiera Epéneto y hubiese inscrito la acusación, habiéndose dado cuenta Estéfano, aquí presente, de que sería convicto de ser un rufián y sicofanta, en su cuestión con Epéneto propone un arbitraje a los mismos fiadores, de suerte que ellos quedaran descargados de su fianza y Epéneto retirara la acusación. Convencido Epéneto por estos ofrecimientos y habiendo retirado la acusación con la que perseguía a Estéfano, cuando ellos tuvieron una reunión y en calidad de árbitros se sentaban los fiadores, nada justo pudo alegar Estéfano, pero sí pedía que Epéneto colaborara en la dote de la hija de Neera, refiriendo su pobreza y la mala suerte que antes tuvo la mujer con Frástor, y que había perdido la dote y no podría nuevamente darla en matrimonio: «Tú has usado—decía— de la mujer, y es justo que le hagas algún bien», y otras frases persuasivas que cualquiera diría suplicando desde una situación mala. Los árbitros, después de haberles oído a ambos, les reconcilian y persuaden a Epéneto a que aporte mil dracmas a la dote de la hija de Neera. Y en prueba de que digo verdad en todo esto, os llamaré como testigos de estos hechos a los mismos fiadores, y que fueron árbitros.

#### **TESTIGOS**

Nausífilo de Céfala, Aristómaco de Céfala atestiguan haber sido fiadores de Epéneto de Andros cuando Estéfano decía haber aprehendido por adúltero a Epéneto; que, después de que hubo salido Epéneto de casa de Estéfano y sido dueño de si mismo, presentó una acusación contra Estéfano ante los tesmótetas porque le secuestró contra derecho; que ellos, que fueron mediadores, reconciliaron a Epéneto y Estéfano; que los pactos son los que presenta Apolodoro.

#### **PACTOS**

En estas condiciones reconciliaron a Estéfano y Epéneto los mediadores: que de los sucesos relativos al secuestro no guardasen ningún recuerdo, Epéneto entregase mil dracmas a Fano con destino a su dote, puesto que había usado de ella muchas veces, y Estéfano pusiera a Fano a disposición de Epéneto siempre que viniese acá y quisiera estar con ella.

Pues bien, en cuanto a la que ha sido manifiestamente reconocida extranjera y sobre la que este sujeto osó aprehender a un adúltero, a tal grado de insolencia e impudor llegó Estéfano, aquí presente, y la también presente aquí Neera, que se atrevieron a no contentarse con decir que ella era ciudadana, sino que, como hubiesen visto que la suerte designó (arconte) rey a Teógenes Cerónida, un hombre noble, pero pobre e inexperto en problemas, habiéndole asistido en el momento en que era examinado, ayudado en sus gastos cuando accedió a la magistratura, Estéfano, aquí presente, y engañado

con subterfugios y comprado el cargo, pues se convirtió en su asesor<sup>[18]</sup>, le ofrece como esposa esa mujer, la hija de Neera, y se la da en matrimonio el tipo este, Estéfano, como si fuese hija suya; ¡tan grande menosprecio mostró hacia las leyes y hacia vosotros! Y esa mujer os celebró los sacrificios secretos en nombre de la ciudad, vio lo que no hubiera debido ver ella, pues era extranjera, y, aun siendo tal, entró donde ningún otro de los atenienses, que tan numerosos son, entra, salvo la mujer del rey, y tomó juramento a las venerables que sirven en los sacrificios, fue entregada a Dioniso como mujer<sup>[19]</sup>, realizó en nombre de la ciudad las ceremonias patrias en honor de los dioses, numerosas, santas y secretas. Y lo que ni siquiera a todos es lícito oír, ¿cómo puede ser pío para una cualquiera hacerlo, y sobre todo para una mujer tal y que ha llevado a cabo tales hechos?

Pero quiero explicaros con mayor exactitud los mismos hechos desde un principio con detalle, para que más cuidado pongáis en el castigo y sepáis que no sólo en defensa de vosotros mismos y de las leyes depositaréis el voto, sino también en la del temor hacia los dioses, imponiendo una pena por las impiedades que se han perpetrado y castigando a quienes han cometido injusticia<sup>[20]</sup>. En efecto, antiguamente, atenienses, había en la ciudad una dinastía y la realeza de quienes sucesivamente tenían la primacía por ser autóctonos, los sacrificios todos ofrecíalos el rey, y los más venerandos y secretos los hacía su mujer, naturalmente, pues era reina. Después de que Teseo los hubo unificado, creado una democracia y la ciudad llegó a ser muy populosa, no menos el pueblo elegía su rey votándolo a mano alzada de entre unos previamente selectos por su hombría de bien, y en cuanto a su mujer, promulgaron una ley para que fuese ciudadana y él se casara no con una que se hubiese unido a otro varón, sino con una virgen, a fin de que según los usos patrios celebrase los sacrificios secretos en nombre de la ciudad, las ceremonias rituales en honor de los dioses fueran acordes con la piedad y nada se aboliese ni innovase. Y después de haber escrito esta ley en una estela de piedra, la colocaron en el templo de Dioniso, cabe el altar, en Limnas (y esta estela todavía hoy se levanta mostrando lo escrito en oscuras letras áticas<sup>[21]</sup>), dando testimonio el pueblo de su piedad para con el dios y dejando a los futuros un depósito: que exigimos que la mujer que haya de ser dada al dios y celebre los sacrificios sea tal. Por estas razones la situaron en el más antiguo templo de Dioniso y más santo, en Limnas, para que no muchos conozcan lo escrito: se abre, en efecto, una sola vez cada año, en el duodécimo día del mes de antesterión<sup>[22]</sup>. Así pues, en bien de los sacrificios santos y venerables, de los que vuestros antepasados tan bien y con tanta magnificencia se cuidaron, justo es que vosotros pongáis interés, atenienses, y a quienes insolentemente desprecian vuestras leyes e impúdicamente han cometido impiedad contra los dioses, justo es que los castiguéis por dos razones: para que esos sujetos paguen su culpa por las injusticias perpetradas, y los demás hagan cordura y teman delinquir contra los dioses y la ciudad.

Quiero también llamaros al heraldo de los sacrificios<sup>[23]</sup>, que sirve a la mujer del rey cuando toma juramento a las venerables<sup>[24]</sup> en unas cestas cerca del altar, antes de tocar las víctimas, para que oigáis el juramento y lo que se dice, cuanto es posible oír, y sepáis cuán augustos, santos y antiguos son los ritos.

#### JURAMENTO DE LAS VENERABLES

Llevo una vida santa y estoy pura y limpia de las otras cosas que no están limpias y del contacto con varón, y celebraré las teenias y iobaquias<sup>[25]</sup> según las costumbres patrias y en las fechas convenientes.

Habéis oído, pues, el juramento y las ceremonias ancestrales, cuanto es posible decir, y cómo la mujer que Estéfano dio en matrimonio a Teógenes cuando era rey como si fuese hija suya, ésa celebró estos sacrificios y tomó juramento a las venerables; y también que ni siquiera a ellas mismas, que ven esos sacrificios, les es posible decir nada a ningún otro. Adelante, pues; quisiera presentaros un testimonio que se ha dado en secreto, pero que, no obstante, por los mismos hechos demostraré que es notorio y verdadero. Efectivamente, cuando se celebraron esos sacrificios y subieron a la colina de Ares los nueve arcontes en los días convenientes, de inmediato el Consejo del Areópago, que, como en lo demás, es merecedor de mucho crédito ante la ciudad en materia de piedad, investigó quién era esa mujer de Teógenes, lo comprobó, tomó precaución respecto de los sacrificios y quiso imponer a Teógenes el castigo máximo al que está autorizado, en secreto y buen orden; pues no son plenipotenciarios para castigar a alguno de los atenienses según quieran. Habiéndose entablado conversaciones, como llevase a mal el asunto el Consejo del Areópago y quisiera sancionar a Teógenes porque tomó tal mujer y le permitió celebrar los sacrificios secretos en nombre de la ciudad, rogó Teógenes, suplicando e implorando, alegando que no sabía que ella fuese hija de Neera, sino que fue engañado por Estéfano, tomándola como si fuera hija genuina del mismo a tenor de ley, y que por su inexperiencia en negocios y su sencillez le hizo asesor, para que atendiera el cargo, como si

fuese bienintencionado, y que por eso emparentó con él. «Que no miento, decía, os lo demostraré con un indicio importante y manifiesto: en efecto, echaré de mi casa a la mujer, puesto que no es hija de Estéfano, sino de Neera. Si hago eso, sean ya dignas de crédito para vosotros las palabras que por mí son pronunciadas: que fui engañado. Si no lo hago, entonces ya castigadme como si un malvado fuese y hubiera cometido impiedad contra los dioses.» Como hubiese hecho esta promesa Teógenes y siguiera rogando, habiéndose compadecido de él a un tiempo el Consejo del Areópago por la sencillez de su carácter, y considerando a un tiempo que en verdad fue engañado por Estéfano, se abstuvo. Cuando hubo bajado de la colina de Ares Teógenes, inmediatamente expulsa de su casa a la mujer, a la hija de Neera, aquí presente, y a Estéfano, a ese mismo que le engañó, le echa del *synédrion*. De esta manera cesaron los areopagitas de juzgar a Teógenes y de enojarse con él, y tuvieron condescendencia con quien fue víctima del engaño. Y en prueba de que en esto digo verdad, os llamaré como testigo de estos hechos al mismo Teógenes y le obligaré a atestiguar. Llámame a Teógenes de Erquia.

#### **TESTIMONIO**

Teógenes de Erquia atestigua que, cuando él era rey, se casó con Fano como si fuese hija de Estéfano, pero que, cuando se hubo enterado de que había sido engañado, expulsó a la mujer y ya no siguió cohabitando con ella, y a Estéfano le destituyó de su cargo de asesor y ya no le permitió seguir sentándose a su lado como asesor.

Tómame ahora la ley sobre estas cuestiones, ésa, y lee, para que sepáis que no sólo hubiera debido ella abstenerse de esos sacrificios por ser tal y haber realizado tales hechos, de ver, ofrecer sacrificios y celebrar alguna de las ceremonias patrias en nombre de la ciudad, sino también de todos los otros cultos de Atenas. En efecto, a la mujer sobre la que haya sido aprehendido un adúltero no le es lícito ir a ninguno de los templos públicos, a los que las leyes conceden la posibilidad de que vayan la extranjera y la esclava a contemplar y suplicar; sino que sólo a estas mujeres prohíben las leyes entrar en los santuarios públicos, a aquélla sobre la que hubiere sido aprehendido un adúltero, y si entran y transgreden la ley, impunemente sufra ella lo que sufra por mano de quien quiera, salvo la muerte, y otorga la ley la venganza de los mismos hechos a cualquiera, y por eso hace la ley que ella no obtenga justicia en ninguna parte por los demás ultrajes que haya padecido, excepto la muerte, para que no haya manchas ni sacrilegios en los templos, infundiendo miedo

suficiente en las mujeres a fin de que sean sensatas y no cometan falta, sino que vigilen la casa con justicia, enseñando que, si cometiere un delito tal, a un tiempo quedará expulsada de la casa del marido y de los templos de la ciudad<sup>[26]</sup>. Y que esto así es, lo sabréis cuando hayáis oído la lectura de la misma ley. Tómamela.

#### LEY SOBRE EL ADULTERIO

Cuando hubiere aprehendido al adúltero, no sea licito al que lo hubiere aprehendido cohabitar con la mujer; si siguiere cohabitando, étimo sea. Tampoco sea lícito entrar en los templos públicos a la mujer sobre la que hubiere sido aprehendido un adúltero; si entrare, impunemente sufra lo que sufra, salvo la muerte.

Quiero, además, presentaros, atenienses, un testimonio del pueblo de los atenienses, de cómo se interesa por esas ceremonias sacras y cuán gran cuidado ha puesto sobre ellas. En efecto, el pueblo de los atenienses, que es soberano supremo de todo lo de la ciudad, aun siéndole posible hacer lo que quiera, consideró que el llegar a ser ateniense es un don tan bello y venerando, que dictose unas leyes a cuyo tenor debe hacer a uno ciudadano, si quieren, las cuales ahora están ultrajadas por Estéfano, aquí presente, y por quienes así se han casado. Empero, oyéndolas seréis mejores y os daréis cuenta de cómo han afeado los dones más bellos y augustos que se conceden a los que benefician a la ciudad. Efectivamente, en primer lugar es lev vigente para el pueblo que no sea lícito hacer ateniense a quien no sea digno de llegar a ser ciudadano por su hombría de bien para con el pueblo de los atenienses. A continuación, después de que el pueblo haya sido persuadido y otorgado el don, no permite que sea plenamente válida la naturalización si en la siguiente Asamblea no lo decretan con su voto más de seis mil atenienses votando en secreto. Y la ley ordena a los prítanis que coloquen las urnas y den el voto al pueblo a medida que se acerque, antes de que entren los extranjeros y antes de retirar las empalizadas, para que, siendo dueño de sí mismo, cada cual mire en su fuero interno a quien va a hacer ciudadano, si es digno del don el que va a recibirlo. Además, posteriormente instituyó contra él una denuncia de ilegalidad a favor del que quiera de los atenienses, y es posible que uno, habiendo comparecido ante el tribunal, demuestre que no es acreedor del privilegio, sino que ha llegado a ser ateniense contra las leyes. Y ya, después de que el pueblo hubiera concedido el don a algunos, engañado por quienes en su discurso lo solicitaban, presentada una denuncia de ilegalidad y llegada hasta el tribunal, se dio el caso de que fuera probado que quien había recibido la dádiva no era merecedor de ella, y la revocó el tribunal. Trabajo supondría exponer los numerosos y antiguos casos; mas los que todos recordáis, al tésalo Pítolas y al olintio Apolónides, que llegaron a ser ciudadanos por gracia del pueblo, se lo revocó el tribunal; estos acontecimientos, en efecto, no son de antaño como para que vosotros los ignoréis.

Además, aun siendo tan buenas y rigurosas las leyes vigentes en materia de ciudadanía, por cuyo tenor es preciso llegar a ser ateniense, hay, amén de todas éstas, otra ley en vigor con plena autoridad: tan gran previsión tomó el pueblo para bien suyo y de los dioses, que los sacrificios en nombre del Estado se han de celebrar con piedad. En efecto, a cuantos haya hecho ciudadanos el pueblo de los atenienses, la ley prohíbe sin ambages que les sea lícito llegar a ser de los nueve arcontes y participar en ningún sacerdocio; a sus descendientes, no obstante, el pueblo ya les hizo partícipes de todo, y añadió: «si fueren nacidos de mujer ciudadana y desposada a tenor de la ley.» Que digo verdad en esto, os lo demostraré yo con un rotundo y manifiesto testimonio. Pero quiero explicaros antes la ley desde muy lejos, cómo fue promulgada y para quiénes definida, para unos hombres que son buenos y han sido amigos seguros respecto del pueblo. Pues por todo esto sabréis que el don del pueblo reservado a sus benefactores es ultrajado, y de cuántos derechos os impiden ser dueños Estéfano, aquí presente, y quienes del mismo modo que éste se han casado y procrean hijos.

En efecto, atenienses, los plateos, ellos solos entre los helenos, corrieron en auxilio vuestro a Maratón cuando Datis, el estratego del rey Darío, retirándose desde Eretria después de haber sometido Eubea, desembarcó en el país con numerosa fuerza y lo estaba devastando. Todavía ahora la pintura del pórtico Pécilo<sup>[27]</sup> muestra la memoria de su hombría de bien: en efecto, ellos con cascos beodos, cada uno, según la rapidez que tenía, está representado corriendo inmediatamente a prestar auxilio. Nuevamente, cuando Jerjes venía contra la Hélade, aunque los tebanos se habían pasado a los medos, no osaron separarse de vuestra amistad, sino que ellos solos entre los demás beocios, la mitad, alineados con los lacedemonios y Leónidas en las Termopilas, con ellos perecieron cuando atacó el bárbaro, y los restantes, embarcados en vuestras trirremes, puesto que ellos no tenían embarcaciones propias, lucharon en el mar a vuestro lado a la altura de Artemisio y en Salamina. Y después de haber librado en Platea contra Mardonio, el estratego del rey, la última, batalla con vosotros y con quienes conjuntamente intentaban liberar la Hélade, depositaron en común la libertad para los demás helenos. Cuando Pausanias, el rey de los lacedemonios, pretendía ser arrogante con vosotros y no se contentaba con que sólo los lacedemonios hubieran sido considerados dignos del mando por los griegos, ni con que la ciudad fuese de hecho el paladín de la libertad para los helenos, pero por pundonor no rivalizara con los lacedemonios, para que no fueran vistos con malos ojos por los aliados, por lo que hinchado Pausanias, el rey de los lacedemonios, sobre el trípode de Delfos, que los griegos que conjuntamente libraron la batalla en Platea y lucharon en el combate naval de Salamina, habiéndolo hecho en común con los despojos de los bárbaros, ofrecieron a Apolo en memoria de su triunfo, hizo grabar<sup>[28]</sup>:

De helenos caudillo, cuando hubo aniquilado al ejército medo, Pausanias a Febo consagró este recuerdo,

como si suya fuese la hazaña y también la ofrenda, y no del común de los aliados; irritados los helenos, los plateos ejercitan una acción contra los lacedemonios ante los Anfictíones por mil talentos en representación de los aliados, y les forzaron a que, después de haber borrado el dístico, grabaran las ciudades que participaron en la hazaña. Por eso precisamente no menos les acompañó la enemiga de los lacedemonios y de la familia real. En el presente no tenían qué hacerles los lacedemonios, pero unos cincuenta años después, Arquidamo, el hijo de Zeuxidamo, rey de los lacedemonios, aun habiendo paz, intentó tomar su ciudad. Lo hizo desde Tebas por medio de Eurímaco hijo de Leontíades, que era beotarco, pues abrieron las puertas de noche Nauclides y algunos otros con él, sobornados con dinero. Mas, como se hubieran dado cuenta los plateos de que los tebanos de noche se hallaban dentro, y de que repentinamente la ciudad había sido conquistada en época de paz, fueron en su auxilio también ellos y formaron en orden de batalla. Cuando fue día y vieron que no eran muchos los tebanos, sino que habían entrado los primeros de ellos (pues el agua que abundantemente cayó por la noche les impidió que entraran todos; en efecto, el río Asopo fluyó caudaloso y no era fácil cruzarlo, especialmente de noche), cuando, pues, hubieron visto los plateos a los tebanos en la ciudad y sabido que no estaban todos, atacan y, enfrentados en combate, vencen, se dan prisa en aniquilarles antes de que los demás vengan en su socorro, y a vosotros os envían inmediatamente un mensajero que cuente el hecho y manifieste que han vencido en la batalla, y también pidiendo que les ayudéis si los tebanos devastan su país.

Habiendo oído los atenienses los sucesos, con rapidez fueron en su auxilio hacia Platea; y los tebanos, como vieran que los atenienses habían socorrido a

los plateos, se retiraron a su casa<sup>[29]</sup>. Pues bien, después de que hubieron fracasado en su intentona los tebanos, y los plateos matado a los hombres de aquéllos que en el combate capturaron vivos, irritados los lacedemonios, sin titubeos ya envían su ejército contra Platea, tras haber ordenado a los peloponesios todos, salvo a los argivos, que desde cada una de las ciudades enviaran las dos terceras partes de la tropa, y comunicado a todos los demás beocios, locros, foceos, malieos, eteos y enianes que en masa militaran. Y situándose en derredor de su muralla con una fuerza numerosa les intimaron a que, si querían que se les entregase su ciudad, conservar la tierra y disfrutar de lo suyo, renunciaran a la alianza de los atenienses. Como no hubiesen aceptado los plateos, sino respondido que sin los atenienses nada harían, les sitiaron durante dos años, después de haber levantado una fortificación con doble muro alrededor, llevando a cabo intentonas numerosas y de toda clase. Cuando los plateos se hallaban agotados, estaban carentes de todo y desesperaban de su salvación, habiendo echado suertes entre ellos, unos, los que se quedaron, sostenían el asedio, y los otros, que aguardaron noche, agua y viento huracanado, hicieron una salida de la ciudad, escalaron el muro circundante de los enemigos sin que el ejército se diese cuenta y degollaron a los centinelas, se salvan acá, aunque encontrándose en situación precaria y sin esperanza; quienes de ellos se quedaron, tomada la ciudad por la fuerza, fueron pasados a cuchillo todos los que se hallaban en edad militar, y los niños y mujeres reducidos a esclavitud, excepto cuantos escaparon secretamente hacia Atenas porque se dieron cuenta de que atacaban los lacedemonios. Pues bien, a quienes tan notoriamente habían demostrado su benevolencia hacia el pueblo, a quienes perdieron todo lo suyo, hijos y mujeres, mirad nuevamente de qué modo les hicisteis partícipes de la ciudadanía. En efecto, por vuestros decretos será manifiesta a todos la ley y conoceréis que digo verdad. Tómame este decreto y léeselo.

#### DECRETO SOBRE LOS PLATEOS

Hipócrates propuso que los plateos sean atenienses desde este día, poseedores de los derechos y prerrogativas civiles como los demás atenienses, y participen de todo aquello de que son partícipes los atenienses, ceremonias sacras y profanas, salvo si algún sacerdocio o celebración de misterios es según linaje, y tampoco sean de los nueve arcontes, pero sí sus descendientes. Que distribuyan a los plateos entre los demos y las tribus. Cuando hubieren sido distribuidos, no sea licito ya a ninguno de los plateos llegar a ser ateniense, a no ser que se lo hubiere procurado del pueblo de los atenienses.

Veis, atenienses, cuán bien y justamente escribió el orador en defensa del pueblo de los atenienses, y exigió que los plateos que recibiesen el don fueran primero examinados en el tribunal, cada hombre individualmente, sobre si era plateo y de los amigos de la ciudad, a fin de que muchos con este pretexto no participaran de la ciudadanía; luego, que los examinados fuesen inscritos en una estela de piedra y la colocaran en la acrópolis junto a la diosa, con objeto de que quede a salvo el don para los descendientes y sea posible probar de quién es pariente cada uno. Y después no permite que sea lícito que llegue a ser ateniense el que entonces no lo hubiere sido y examinado en el tribunal, para que muchos no se procuren la ciudadanía porque digan que son plateos. A continuación definió inmediatamente en el decreto la ley relativa a ellos por el bien de la ciudad y de los dioses: que no sea lícito a ninguno de ellos obtener por suerte el ser de los nueve arcontes ni ningún sacerdocio, pero sí a sus descendientes, si son nacidos de mujer ciudadana y desposada a tenor de la ley.

¿No es, pues, terrible? En relación con los vecinos y con quienes reconocidamente han sido los mejores de los griegos para con la ciudad, tan bien y exactamente definisteis acerca de cada uno en qué condiciones ha de tener el don, mas respecto de la que notoriamente ha ejercido la prostitución en toda la Hélade, ¿tan vergonzosa y negligentemente toleraréis que, impune, siga ultrajando a la ciudad y cometiendo impiedad contra los dioses, la que ni sus ascendientes dejaron ciudadana ni el pueblo hizo natural? En efecto, ¿dónde no ha trabajado ésta con su cuerpo, o a dónde no ha ido a por la paga de cada día? ¿No en todo el Peloponeso, en Tesalia y Magnesia con Simo de Larisa y Euridamante, el hijo de Medeo, en Quíos y en la mayor parte de Jonia con el cretense Sótades, acompañándole, alquilada por Nicáreta, cuando todavía era de ella? La que a la sazón estaba bajo otros y acompañaba a quien le pagaba, ¿qué creéis que hacía? ¿Acaso no ceder en todos los placeres ante quienes la usaban? Y ahora, la tal y manifiestamente conocida por todos porque ha hecho el recorrido alrededor de la tierra, ¿votaréis que es ciudadana? ¿Qué cosa buena responderéis que ha realizado a quienes lo pregunten, o en qué vergüenza e impiedad no confesaréis estar incursos vosotros mismos? Pues antes de que hubiera sido presentada esta acusación, puesta en proceso y todos se hubiesen enterado de quién era y cuáles impiedades ha cometido, los crímenes eran de ésta y el descuido de la ciudad; unos de vosotros no lo sabían, y otros, informados, de palabra mostraban su indignación, pero de hecho no tenían qué hacerle, pues nadie la ponía en proceso ni daba el voto acerca de ella. Mas, desde que todos lo sabéis, la tenéis en vuestras mismas manos y dueños sois de castigarla, vuestra es ya la impiedad contra los dioses, si no la castigáis.

¿Qué podría decir cada uno de vosotros cuando vaya ante su mujer, hija o madre, después de que haya absuelto a ésta, cuando os pregunte: «Dónde estabais»?, y respondáis: «Estábamos juzgando»; «¿A quién?», se os preguntará inmediatamente. «A Neera —es claro que responderéis (¿pues no?)—, porque, siendo extranjera, cohabita con un ciudadano en contra de la ley, y porqué a su hija, que ha sido adúltera, la dio a Teógenes, el que fue rey, y ésta ofreció los sacrificios secretos en nombre de la ciudad y fue dada como mujer a Dioniso», y, por lo demás, explicando la acusación contra ella, cómo con buena memoria y cuidado fue acusada en cada punto. Ellas, cuando os hayan oído, preguntarán: «¿Qué, pues, hicisteis?», y vosotros responderéis: «La hemos absuelto.» Sin duda ya las más sensatas de las mujeres se indignarán con vosotros, porque juzgasteis justo que igual que ellas ésta participase de los derechos de la ciudad y de sus sacrificios; en cambio, a cuantas son necias manifiestamente les estaréis indicando que hagan lo que quieran, que vosotros y las leyes les habéis concedido licencia; pues parecerá que, portándoos negligente y despreocupadamente, también vosotros mismos sois acordes con las maneras de ésta.

Por ende, mucho más conveniente fuera que este proceso no hubiera tenido lugar que el que, celebrado, vosotros la absolvierais. En efecto, las meretrices tendrán ya enteramente licencia para convivir con quienes quieran y decir que sus hijos son del que sea; y las leyes os serán nulas, en tanto que los modos de las heteras dueños de hacer lo que deseen. Por tanto, velad por las ciudadanas, para que no se queden sin dotar las hijas de los pobres. Pues ahora, si una es pobre, la ley le reúne una dote suficiente, en caso de que la naturaleza le haya dado una presencia moderada; pero ultrajada la ley por vosotros porque ésta hubiere escapado absuelta, y llegado a ser nula, perfectamente ya el oficio de las prostitutas llegará hasta las hijas de los ciudadanos, cuantas por su pobreza no puedan ser dotadas, y el rango de las mujeres libres a las heteras, si consiguen dispensa para que les sea lícito procrear hijos como quieran y participar en celebraciones de misterios, sacrificios y honores en la ciudad. Consecuentemente, cada uno de vosotros piense que deposita el voto, el uno en defensa de su mujer, el otro en la de su hija, el otro en la de su madre, el otro en la de la ciudad, de las leyes y de los sacrificios, para que no sea evidente que ellas son honradas igual que esta prostituta, ni que las criadas por sus parientes con abundante y bella moderación y cuidado y dadas en matrimonio a tenor de las leyes, éstas

parezcan participar en iguales condiciones que la que ha estado con muchos sujetos muchas veces cada día y de muchos y libertinos modos, según quería cada uno. Pensad que no soy yo, Apolodoro, el que habla, ni ciudadanos los que van a defender y abogar, sino que las leyes y Neera, aquí presente, están en proceso unas frente a otra respecto de las acciones por ella perpetradas. Y cuando hayáis llegado a la acusación, escuchad las mismas leyes por las que se gobierna la ciudad y a cuyo tenor habéis jurado juzgar, qué ordenan y en qué las han violado; cuando estéis en la defensa, acordándoos de la acusación de las leyes y de la prueba de los hechos expuestos, después de que hayáis mirado su aspecto, tened presente esto solo, si, siendo Neera, ha realizado esas acciones.

Justo es también tener en consideración, atenienses, que a Arquias, el que fue hierofanta<sup>[30]</sup>, convicto en el tribunal de cometer impiedad ofreciendo los sacrificios contra las normas patrias, le castigasteis vosotros, y, entre otras cosas, se le acusó también de que en honor de la hetera Sinope, en las Haloos<sup>[31]</sup>, sobre el ara del patio de Eleusis sacrificó una víctima que ella le trajo, cuando no era legal ofrecer sacrificios en ese día, ni tampoco de su incumbencia el sacrificio, sino de la sacerdotisa. ¿No será, pues, terrible que quien es del linaje de los Eumólpidas, de antepasados nobles y honrados y ciudadano de la ciudad, porque pareció que había transgredido alguna de las normas tradicionales, haya pagado su culpa (y ni la súplica de sus parientes ni la de sus amigos le valió, ni tampoco las liturgias que prestó a la ciudad él personalmente, y también sus antepasados, ni el ser hierofanta, sino que le castigasteis porque os pareció que cometía injusticia), y a Neera, aquí presente, que ha cometido impiedad contra ese mismo dios y las leyes, ella y su hija, no la castigaréis?

De otra parte, yo al menos me pregunto admirado qué dirán ante vosotros en su defensa. ¿Acaso que es ciudadana Neera, aquí presente, y que a tenor de las leyes convive con él? Mas, se ha atestiguado que es una hetera y ha sido esclava de Nicáreta. ¿Que no es su mujer, sino que la tiene en casa como concubina? Pero los hijos que son de ella y han sido llevados a presencia de los fráteres por Estéfano, y la hija que fue dada en matrimonio a un varón ateniense palmariamente demuestran que la tiene como mujer. Así pues, que no son veraces las acusaciones formuladas y los testimonios depuestos, creo que ni el mismo Estéfano ni otro en su nombre lo demostrarán, esto es, que Neera, aquí presente, es ciudadana; pero oigo que él piensa alegar en su defensa algo de este estilo, que no la tiene como mujer, sino como hetera, y que los hijos no son de ella, sino de otra mujer ciudadana, pariente suya, con

la que dirá que se casó anteriormente. Ahora bien, frente a la desvergüenza de su alegato y la intriga de su defensa y de quienes por él han sido sobornados para que depongan testimonio a su favor, yo le dirigí un requerimiento exacto y justo, por el que os era posible saber toda la verdad, a fin de que entregara las esclavas que constantemente tenía Neera entonces, cuando desde Mégara vino a casa de Estéfano, Trata y Cocálina, y las que posteriormente, cuando se hallaba en casa de éste, compró, Jénida y Drósida; las cuales saben con exactitud que Próxeno, el que murió Aristón, que hoy vive, Antidórides, el que corre el estadio, y Fano, la llamada Estríbela, que se casó con Teógenes, el que fue rey, son de Neera. Y si se evidenciaba por la tortura que Estéfano, aquí presente, desposó a una mujer ciudadana y que esos hijos que tiene son de otra mujer ciudadana y no de Neera, yo estaba dispuesto a renunciar al proceso y a no introducir esta acusación<sup>[32]</sup>. Pues quien procrea, lleva a sus hijos ante fráteres y demotas y a las hijas las da en matrimonio, como si fuesen suyas, a los varones, esto es estar casado. En efecto, las heteras las tenemos por placer, las concubinas por el cuidado cotidiano del cuerpo, y las mujeres para procrear legítimamente y tener un fiel guardián de los bienes de casa. En consecuencia, si anteriormente se hubiera casado con una mujer ciudadana, y si estos hijos son de ella y no de Neera, le hubiese sido posible demostrarlo por medio del más exacto testimonio: habiendo entregado las criadas esas. En prueba de que le dirigí un requerimiento, os leerá el testimonio de estos hechos y el requerimiento. Lee el testimonio, a continuación el requerimiento.

#### **TESTIMONIO**

Hipócrates, hijo de Hipócrates, de Probalinto, Demóstenes, hijo de Demóstenes, de Peania, Diófanes, hijo de Diófanes, de Alópece, Dinómenes, hijo de Arquelao, de Cidateneo, Dinias, hijo de Formo, de Cidántidas, Lisímaco, hijo de Lisipo, de Egilia, atestiguan que se hallaban en el ágora junto a él cuando Apolodoro dirigió un requerimiento a Estéfano, exigiendo que le entregara para su tortura las esclavas en materia de las acusaciones que Apolodoro formulaba contra Estéfano respecto de Neera; que Estéfano no quiso entregar las esclavas; que el requerimiento es el que presenta Apolodoro.

Lee ahora el mismo requerimiento que dirigí yo a Estéfano, aquí presente.

# **REQUERIMIENTO**

Este requerimiento dirigió Apolodoro a Estéfano respecto de las cuestiones por las que ha presentado contra Neera la acusación de que, siendo extranjera, cohabita matrimonialmente con un ciudadano, estando dispuesto a tomar las esclavas de Neera con las que vino desde Mégara, Trata y Cocálina, y las que posteriormente, en casa de Estéfano, compró, Jénida y Drósida, las cuales saben con exactitud, respecto de los hijos que tiene Neera, que no son de Estéfano, Próxeno, el que murió. Aristón, el que ahora vive, Antidórides, el que corre el estadio, y Fano, para someterlas a tortura. Si confesaren ser de Neera estos hijos, sea vendida Neera a tenor de las leyes y los hijos sean extranjeros; si no confesaren ser de ésta ellos, sino de otra mujer ciudadana, yo estaba dispuesto a renunciar al proceso de Neera y, si algún daño hubieren sufrido las mujeres a raíz de las torturas, a reparar el que hubieren sufrido<sup>[33]</sup>.

Habiendo dirigido yo este requerimiento, jueces, a Estéfano, aquí presente, no quiso aceptarlo. ¿No os parece, pues, que ha sido juzgado ya por el mismo Estéfano, aquí presente, jueces, que Neera está incursa en la acusación que yo contra ella presenté, y que yo he dicho verdad ante vosotros y aporté testimonios veraces, y que este sujeto, en lo que diga, en todo mentirá y él mismo a sí mismo se redargüirá de que no dice nada honesto, pues no quiso entregar para su tortura las esclavas que yo le exigía?

Yo, pues, jueces, tratando de vengar a los dioses, contra quienes éstos han cometido impiedad, y a mí mismo, puse a estos sujetos en proceso y los traje bajo vuestro voto. Debéis vosotros, una vez que hayáis considerado que no pasaréis desapercibidos a los dioses, contra quienes éstos han transgredido las leyes, en lo que cada uno de vosotros haya votado, votar lo justo y vengar principalmente a los dioses, y luego también a vosotros mismos. Si eso hacéis, a todos parecerá que habéis juzgado honesta y justamente esta acusación que yo presenté contra Neera, porque, siendo extranjera, convive matrimonialmente con un ciudadano.

# Índice de contenido

```
Cubierta
Discursos privados II
XLV CONTRA ESTÉFANO, POR FALSOS TESTIMONIOS, I
   INTRODUCCIÓN
   ASUNTO
   TESTIMONIO
   TESTIMONIO
   TESTIMONIO
   TESTIMONIO
   TESTAMENTO
   CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA BANCA
   CONTESTACIÓN
   TESTIMONIO
   TESTIMONIO
   JURAMENTO DE EXCUSA
   TESTIMONIO. REQUERIMIENTO
XLVI CONTRA ESTÉFANO, POR FALSOS TESTIMONIOS, II
   INTRODUCCIÓN
   ASUNTO
   LEY
   LEY
   LEY
   LEY
   LEY
   LEY
   TESTIMONIO
   LEY
   LEY
   LEY
XLVII CONTRA EVERGO Y MNESIBULO, POR FALSOS
TESTIMONIOS
   INTRODUCCIÓN
   ASUNTO
   TESTIMONIOS
   TESTIMONIOS
   DECRETO
   LEY. DECRETO. TESTIMONIOS
   TESTIGOS
```

**TESTIMONIO TESTIMONIOS DECRETO DECRETOS. TESTIMONIO TESTIGOS DECRETO TESTIMONIOS TESTIMONIOS TESTIMONIOS TESTIMONIOS TESTIMONIOS** LEY LEY. TESTIMONIO **TESTIMONIOS** XLVIII CONTRA OLIMPIODORO, POR DAÑOS INTRODUCCIÓN ASUNTO **TESTIMONIOS** LEY **TESTIMONIO** LEY **TESTIMONIO REQUERIMIENTO TESTIMONIO TESTIMONIO TESTIMONIO TESTIMONIO** XLIX CONTRA TIMOTEO, POR UNA DEUDA INTRODUCCIÓN **ASUNTO TESTIMONIOS TESTIMONIO JURAMENTO TESTIMONIO TESTIMONIO TESTIMONIO** L CONTRA POLICLES, SOBRE UN SERVICIOSUPLEMENTARIO DE TRIERARQUÍA INTRODUCCIÓN **ASUNTO DECRETO TESTIMONIOS** 

TESTIMONIO. DECRETO **TESTIMONIOS TESTIMONIOS TESTIMONIO TESTIMONIO TESTIMONIOS TESTIMONIO** LI SOBRE LA CORONA DE LA TRIERARQUÍA INTRODUCCIÓN **ASUNTO** LII CONTRA CALIPO INTRODUCCIÓN NOTA SOBRE LA EDICIÓN ASUNTO **TESTIMONIOS TESTIGOS TESTIMONIOS. LEY TESTIMONIO TESTIGOS** LIII CONTRA NICÓSTRATO, SOBRE UNA DEMANDA DE CONFISCACIÓN DE ESCLAVOS DE ARETUSIO INTRODUCCIÓN **ASUNTO TESTIGOS TESTIGOS TESTIGOS TESTIGOS TESTIGOS TESTIGOS** LIV CONTRA CONÓN, POR VIOLENCIA INTRODUCCIÓN ASUNTO **TESTIMONIOS TESTIGOS TESTIMONIOS TESTIMONIO TESTIMONIOS LEYES TESTIMONIO TESTIMONIOS REQUERIMIENTO** LV CONTRA CALICLES, POR DAÑOS A UNA FINCA

INTRODUCCIÓN **ASUNTO TESTIMONIOS TESTIMONIOS** TESTIMONIOS. REQUERIMIENTO **TESTIMONIOS** REQUERIMIENTO. TESTIMONIOS LVI CONTRA DIONISODORO, POR DAÑOS INTRODUCCIÓN **ASUNTO CONTRATO** REQUERIMIENTO **CONTRATO CONTRATO** CONTRATO LVII CONTRA EUBÚLIDES, APELACIÓN INTRODUCCIÓN **ASUNTO TESTIMONIO TESTIMONIOS TESTIGOS TESTIMONIOS TESTIGOS TESTIMONIOS TESTIMONIOS TESTIGOS TESTIMONIO** LEY LEY **TESTIGOS TESTIGOS TESTIMONIOS TESTIGOS TESTIGOS TESTIGOS** LVIII DELACIÓN CONTRA TEÓCRINES INTRODUCCIÓN NOTA SOBRE LA EDICIÓN ASUNTO LEY **DENUNCIA** 

**TESTIMONIO** 

**TESTIMONIO** 

**TESTIMONIOS** 

LEY

LEY

**TESTIMONIO** 

**DECRETO** 

LEY. TESTIMONIO

LEY

**TESTIGOS** 

**TESTIGOS** 

**TESTIMONIO** 

**TESTIMONIOS** 

**ACUSACIONES** 

**TESTIMONIOS** 

LEY

LEY

**ESTELA** 

LIX CONTRA NEERA

INTRODUCCIÓN

NOTA SOBRE LA EDICIÓN

**ASUNTO** 

SINEGORÍA

LEY

**TESTIMONIO** 

**TESTIGOS** 

**TESTIMONIO** 

**TESTIMONIO** 

**TESTIMONIO** 

**TESTIMONIO** 

**TESTIMONIO** 

**ACUERDO** 

**TESTIGOS** 

LEY

**TESTIMONIO** 

**TESTIGOS** 

**TESTIGOS** 

**PACTOS** 

JURAMENTO DE LAS VENERABLES

**TESTIMONIO** 

LEY SOBRE EL ADULTERIO

**DECRETO SOBRE LOS PLATEOS** 

**TESTIMONIO** 

## REQUERIMIENTO Notas

## Notas

<sup>[1]</sup> Cf. Plutarco, *Vida de Demóstenes* 15; Comparación entre Demóstenes y Cicerón 3; y Esquines, *Embajada* 165, y *Contra Ctesifonte* 173. <<

 $^{[2]}$  Para más detalles, cf. L. Gernet, *Démosthène, Plaidoyers civils*, vol. II, París, 1957, págs. 153 y sigs. <<

[1] Entre Atenas y Tebas, después de la batalla de Leuctra (371 a. C.). <<

<sup>[2]</sup> La hýbreos graphḗ. <<

[3] Recuérdese que, si bien la excepción combate la viabilidad de la acción, y por ello habla primero quien la opone, regularmente los oradores entran en el fondo del asunto. <<

[4] Cf. n. 12 al *Contra Áfobo*, *I*. <<

[5] El tiempo requerido para la lectura de los testimonios no se le computaba al orador; de ahí su expresión posterior. <<

[\*] Sólo en *Contra la excepción de Lácrito*, *Excepción contra Panténeto*, *Contra Macártato*, *sobre la herencia de Hagnias* (los tres, en el vol. I), *Contra Estéfano por falsos testimonios*, *I y II*, *Contra Dionisodoro*, *por daños y Contra Neera* (estos cuatro últimos, en el presente vol. II) se conservan, totalmente o en parte, los contenidos a que hacen referencia los epígrafes intitulados «Testimonios», «Leyes», etc. En estos casos, al igual que en los relativos a «Asunto», el contenido aparece en letra de cuerpo menor. <<

[6] O Pórtico de las Pinturas. <<

 $^{[7]}$  Trabajar en un molino era un castigo típico para esclavos. <<

[8] Recuérdese que Pasión, antiguo esclavo y liberto, había alcanzado la ciudadanía ateniense por los servicios prestados a la ciudad. <<

[9] La documentación no incluida en las urnas no podía ser presentada al tribunal. Apolodoro da, con esta afirmación, testimonio de posibles fraudes cometidos antes y después de haber sido sellada la urna por el árbitro. <<

 $^{[10]}$  Ceremonia por la cual el esclavo quedaba integrado en la familia y se propiciaba buena suerte. <<

 $^{[11]}$  El marido podía matar al adúltero si le sorprendía in fraganti cometiendo adulterio con su mujer. Cf. Lisias, I. <<

 $^{[12]}$  Templo de los Dióscuros, lugar de venta de esclavos. <<

 $^{[13]}$  Cualquiera que hubiese sorprendido en flagrante delito a un ladrón podía apresarlo y conducirlo ante los Once ( $apag\bar{o}g\acute{e}$ ). <<

 $^{[14]}$  Apolodoro olvida, pues, que su padre, Pasión, también lo fue. <<

[1] Para comprobar la falta de veracidad de Apolodoro, recuérdense los legados que Demóstenes de Peania, padre del orador, hace a los futuros tutores de sus hijos. <<

<sup>[1]</sup> Según ha podido leerse, las leyes prohibían el testimonio de oídas, salvo en determinados casos. La *ekmartyría* se diferencia de la *martyría* en que ésta es propia de presentes, aquélla de ausentes. Cf. HARPOCRACIÓN, s. v. <<

[2] La respuesta espontánea ante un requerimiento se consignaba sobre cera. Si el testimonio era por escrito en tablilla blanqueada, ésta, naturalmente, tenía que haber sido preparada de antemano. <<

[3] Norma cuya promulgación se llevó a cabo al día siguiente de la restauración de la democracia. Cf. Andócides, *Misterios* 87. Idéntica disposición contenían las *XII Tablas*. Cf. Cicerón, *De domo sua* 17. <<

[4] Años 370/369 a. C. <<

<sup>[5]</sup> Años 361/360 a. C. <<

[6] Cf. discurso anterior. <<

[7] Es decir, que tuviera hijos con la misma mujer, como aconteció. <<

[8] Esciroforión (junio-julio), o mes del parasol, era el último del año ateniense; el arconte, por tanto, no podía acabar la instrucción por cese en el ejercicio de sus funciones. <<

[9] Las helenas eran sociedades políticas de inclinación oligárquica. <<

 $^{[10]}$  Una falacia más de Apolodoro. LISIAS, XXXII 7, nos habla del testamento de Diódoto, que dejó copia en su casa. <<

 $^{[1]}$  Quien hubiera iniciado los golpes era el culpable. <<

 $^{[2]}$  El término griego,  $s\hat{o}ma$ , indica que el esclavo tenía la consideración jurídica de cosa mueble. <<

 $^{[3]}$  Donde celebraba sus sesiones el famoso tribunal. En cuanto a los árbitros, son los designados por sorteo entre las diez tribus. <<

[4] Donde constaban los nombres de los trierarcos deudores del Estado. <<

<sup>[5]</sup> En 357 a. C., creando veinte grupos de contribuyentes. <<

<sup>[6]</sup> Consagrado por los arcontes en 493-492 a. C., se levantaba cerca de la Puerta de la Ciudad, en el muro norte del Pireo. <<

[7] Los primeros se encargaban de la salida de las trirremes, los segundos, siempre en relación con el Consejo, vigilaban la construcción de nuevos barcos, transmisión de aparejos entre trierarcos, y eran competentes cuando se suscitaba alguna cuestión entre éstos con motivo de las citadas transmisiones. <<

[8] La denuncia de ilegalidad impedía que la ley o decreto propuestos entraran en vigor hasta que se hubiese celebrado la vista. <<

<sup>[9]</sup> Sic. <<

[10] La décima parte de los miembros del Consejo, es decir, los consejeros pertenecientes a una tribu, ejercía funciones de comisión permanente durante una décima parte del año, llamada pritanía, y se ocupaba de los asuntos en trámite, de las convocatorias de Consejo y Asamblea y de la recepción de embajadores. <<

<sup>[11]</sup> Año 356 a. C. <<

<sup>[12]</sup> Si el condenado no pagaba en el plazo requerido, su adversario podía proceder contra sus bienes personalmente. <<

[13] El texto se refiere, pues, a dos servidores; pero de este antiguo maestro no se concreta nada más. <<

<sup>[14]</sup> Del derecho sagrado. <<

 $^{[15]}$  Publicadas nuevamente en 409-408 a. C. <<

<sup>[1]</sup> L. Gernet, *Démosthène*, *Plaidoyers civils*, vol. 11, París, 1957, página 230. <<

 $^{[1]}$  Tal es la lectura que ofrecen los códices, corregida en Comón, según el discurso, por L. Gernet. <<

[2] Esto es, inscrito en la lista de los ciudadanos movilizados. <<

[3] Cf. introducción. <<

[4] Situada al norte del golfo de Corinto, muy montañosa y limítrofe con el Epiro, Etolia y el mar Jónico. <<

<sup>[5]</sup> Con excesiva frecuencia se provocaban demoras mediante juramentos (*hypómosíai*), a los que, según las conveniencias de cada uno, se oponían otros (*anthypōmosiai*), como en el presente caso. <<

[6] Cf. introducción. <<

[7] Las partes, pues, ocupaban distintas tribunas. <<

 $^{[8]}$  O sea, los hubiese impugnado antes de haberse dictado la sentencia, a fin de tener libertad para incoar un nuevo proceso, el de falso testimonio. <<

<sup>[1]</sup> Vida de Demóstenes 15. <<

 $^{[1]}$  Cuyo relato nos hará Apolodoro en el discurso. <<

<sup>[2]</sup> Cf. R. Bocaert, *Banques et banquiers dans les cités grecques*, Sijthoff-Leyde, 1968. <<

<sup>[3]</sup> En abril del 374-373 a. C. <<

<sup>[4]</sup> En cada pritanía el pueblo votaba acerca de la gestión de los magistrados; si habla desautorización (*apokheirotonía*), juzgábase al desautorizado en el tribunal, que podía condenar o absolver, y en este último supuesto el magistrado seguía desempeñando el cargo. Cf. Aristóteles, *Constitución de Atenas* 61, 2. <<

 $^{[5]}$  Personajes de la vida pública, orador político el primero, estratego el segundo. <<

 $^{[6]}$  Rey de los molosos y tirano de Feras, respectivamente. <<

[7] Con demasiada frecuencia los fondos para el mantenimiento del ejército no eran librados oportunamente por la administración, lo que provocaba el endeudamiento personal de los estrategos para proseguir la campaña. <<

[8] Cf. n. 1 al Contra Onétor, II. <<

[9] Isla del golfo Sarónico, en cuyo templo consagrado a Posidón se envenenó Demóstenes viéndose cercado por los soldados de Antipatro. <<

<sup>[10]</sup> Timoteo. <<

 $^{[11]}$  373-372 a. C.; más concretamente, en noviembre del 373. <<

 $^{[12]}$  Plaza del Pireo, obra del célebre arquitecto Hipódamo de Mileto. <<

<sup>[13]</sup> En el citado año Timoteo prestó sus servicios al rey de Persia, en su guerra contra los egipcios sublevados. Este fenómeno de prestación de servicios al tradicional enemigo de los griegos fue bastante corriente en la historia de Grecia. <<

 $^{[14]}$  Santuario, sito en el Pireo, del héroe ático Páralo. <<

 $^{[15]}$  Rey de los macedonios. <<

<sup>[16]</sup> Mes de mayo. <<

<sup>[17]</sup> 372-371 a. C. <<

[18] Recuérdese el gran crédito de que gozaba Pasión entre los atenienses, y el hecho de que sus libros de contabilidad se invocaran como medios probatorios ante los tribunales. <<

[19] La traducción es literal; se refiere, naturalmente, a la prueba de la tortura. <<

<sup>[1]</sup> Septiembre del 362 a. C. <<

[2] Alejandro de Feras, aliado de los tebanos, había conquistado esta isla del archipiélago de las Cicladas. <<

[3] Coti, rey de Odrisas de Tracia, se había enfrentado a los atenienses por el Quersoneso; su vasallo Miltocites, en cambio, buscaba la alianza de Atenas (cf. *Contra Aristócrates*). <<

 $^{[4]}$  De Proconeso, isla de la Propóntide, el actual Mar de Mármara. <<

[5] De Calcedón, antigua colonia megarense en Bitinia, en la parte asiática del Bósforo. <<

| propietarios,<br>en su territorio | _ | no | pertenecen | al | demo, | son | dueños | de |
|-----------------------------------|---|----|------------|----|-------|-----|--------|----|
|                                   |   |    |            |    |       |     |        |    |

<sup>[7]</sup> De Tasos y Maronea, isla del Egeo norte y ciudad de Tracia, respectivamente. <<

[8] Y procesados por deserción. <<

[9] Ciudad del Bósforo cimerio. <<

 $^{[10]}$  Ciudad del Helesponto. <<

[11] Jefe de cincuenta remeros. <<

 $^{[12]}$  A fines de septiembre, fecha que indicaba los inicios de la época peligrosa para la navegación. <<

 $^{[13]}$  Los peltastas eran soldados armados a la ligera, y Estrime una ciudad de Tracia. <<

<sup>[14]</sup> Indicando las pesadas cargas que tenía que sufrir Apolodoro como consecuencia de la naturalización de Pasión. <<

[15] Esto quiere decir que Policles había desempeñado la trierarquía poco antes; el intervalo admitido entre el desempeño de dos trierarquías u otras liturgias era de un año; Policles habría sido el predecesor y sucesor de Apolodoro en este servicio. <<

 $^{[16]}$  Isla sita frente al emplazamiento de Troya. <<

<sup>[17]</sup> En la trierarquía. <<

 $^{[18]}$  El culpable era el mismo de siempre: Formión. <<

<sup>[1]</sup> Cf. F. Blass, *Die attische Beredsamkeit*, vol. III, Leipzig, 1893<sup>3</sup> (reimpr. Hildesheim, 1962), págs. 243 y sigs.; y L. Gernet, *Démosthène*, *Plaidoyers civils*, vol. III, París, 1959, págs. 58 y sigs. <<

 $^{\left[1\right]}$  Se refiere a la derrota de Pepareto, en 361 a. C., frente a Alejandro de Feras. <<

[2] Aristofonte de Azenia, conocido político. Cf. Esquines, *Contra Ctesifonte* 194. <<

 $^{[3]}$  Igualdad ante la ley y régimen democrático que ya fueron ensalzados por Pericles. Cf. Tucídides, II. <<

[4] Cf. Contra Lácrito 26, y Contra Aristócrates 83 y sigs. <<

<sup>[5]</sup> Determinados sacerdocios eran familiares; los litigios suscitados respecto de ellos resolvíanse ante el arconte rey. Cf. Aristóteles, *Constitución de Atenas* 21, 6; 42, 5, y 57, 2. <<

<sup>[1]</sup> Error de Libanio, pues es inconcebible en derecho una apelación a los tribunales ordinarios contra el laudo de un árbitro privado. <<

<sup>[2]</sup> La proxenía hundía sus raíces en la hospitalidad; por ende, todavía entonces el heracleota Licón, un extranjero no domiciliado en Atenas, podía recurrir en demanda de ayuda a Arístono y Arquebíades, y no a su próxeno oficial Calipo. <<

[3] Según la corrección de Scherling, seguida por Rennie y Gernet y aceptada generalmente, el nombre del demo sustituye al de la isla. <<

[4] Hijo adoptivo de Isócrates, orador también y poeta trágico; de su obra no nos ha llegado nada. <<

[5] Cf. los discursos contra Onétor. <<

[6] Ciudad de Fenicia. <<

[1] Recuérdese que en las acciones públicas sólo el acusador debe hacer la *parástasis* o depósito, y que, si no obtiene una quinta parte de los votos, ha de pagar una multa de mil dracmas como *poena temere litigandi* y, además, queda despojado de la posibilidad de presentar acusaciones en el futuro. <<

<sup>[2]</sup> Quizás estos hechos estén en relación con el periplo del Peloponeso que, según JENOFONTE, *Helénicas* VII 1, 28, llevó a cabo un contingente armado venido de Sicilia en 368 a. C. <<

[3] Es decir, el excautivo perdía su adelanto, veía duplicada su deuda y caía nuevamente en esclavitud, pero entendiendo que su situación no había variado, sino sólo el dueño. <<

[4] Texto importante para dilucidar la cuestión de las segundas hipotecas y ventas de inmuebles gravados de tal manera. No obstante, es extraño que Apolodoro, tan aficionado a la palabrería, no hable de los *hóroi* indicadores de la carga, ya se trate de venta con derecho de redención o de hipoteca propiamente dicha. Empero, hay que tener en cuenta que para la validez de la constitución del gravamen no es preceptiva la publicidad por medio de los *hóroi*. <<

[5] Condición indispensable para proceder judicialmente. <<

<sup>[6]</sup> Cuando la causa es de un día entero, no se cierra la clepsidra durante la lectura de la documentación aportada, y se concede la misma cantidad a una parte y otra, Cf. Aristóteles, *Constitución de Atenas* 67, 1, y sigs. <<

<sup>[7]</sup> Este arrendamiento de servicios era corriente. Por otro lado, el dueño, en su caso, es parte procesal. <<

[8] Una *datio in solutum*, no una anticresis. <<

<sup>[9]</sup> Los Once, entre otras competencias suyas, habían de presentar al tribunal los inmuebles denunciados como propiedad del Estado, y entregar a los vendedores ( $p\bar{o}l\bar{e}tai$ ) los así considerados en virtud de sentencia. <<

 $^{[10]}$  Puesto que su propietario, Aretusio, era deudor del Estado. <<

[11] La una para recuperar su dote, los otros aduciendo indivisión de herencia, posiblemente. <<

<sup>[1]</sup> Conón, reo de  $apag\bar{o}g\bar{e}$  y perseguible también por  $h\acute{y}bre\bar{o}s$   $graph\bar{e}$ , lo es mediante el ejercicio de la  $aike\acute{i}as$   $d\acute{i}k\bar{e}$ . <<

[2] Fortaleza que fue motivo de discordia entre beocios y atenienses, por estar enclavada en los límites de ambos. <<

[3] Santuario de las tres hijas de Leo, sacrificadas por su padre en aras de la común salvación. <<

[4] Quizás el conocido orador adversario del partido de Demóstenes; defendió una política pacifista y, dentro de ella, la tesis de que el superávit de los presupuestos estatales engrosara los fondos destinados a espectáculos (teórico), y no los de guerra. <<

[5] Santuario de Perséfone, de emplazamiento incierto. <<

[6] Que legalmente no tiene un valor superior al de otros, aunque si desde el punto de vista moral, lo que en tiempos futuros será causa de que sea recogida dentro del orden jurídico la prueba pericial. <<

<sup>[7]</sup> El texto griego dice *ithyphállous* y *autolēkýthous*, denominaciones propias de bandas compuestas por sujetos de cerril e incívica conducta, El primer término es un compuesto de *ithís*, «recto», «tieso», y *phallós*, «falo»; el segundo, de *autós*, «mismo», y *lékythos*, recipiente para aceites o perfumes, quizá tenga una significación lindante con la de aquél, habida cuenta de lo que evocaba el perfume entre los griegos. <<

[8] En la costa este del Atica, Braurón fue uno de los doce municipios que se unificaron en tiempos de Teseo; en él habla un santuario de Artemis, pues, según la leyenda, a Braurón llevaron la estatua de la diosa Orestes e Ifigenia, desde Táuride. <<

<sup>[9]</sup> Posiblemente, la piedra mencionada con motivo del juramento de los testigos. Cf. *Contra Estéfano* I 61. <<

<sup>[10]</sup> Cf. Lisias, VII 22. <<

 $^{[11]}$  Como protesta contra la relajación de costumbres y el hedonismo del régimen democrático. <<

[12] Diosa dispensadora, inicialmente, de la prosperidad material, de la elocuencia y la victoria, sus atributos llegaban a todos los campos; luego se especializa en una dirección distinta; preside la magia y los hechizos, las encrucijadas, y se manifiesta bajo las más diversas formas. <<

[13] Alusión al sacrificio de cochinillos en una ceremonia de purificación anterior a la celebración de asamblea. <<

<sup>[14]</sup> Cf. Antígona 264; Aristófanes, Lisístrata 133. <<

[15] Cf. En defensa de Formión 62, y Contra Nausímaco y Jenopites. <<

<sup>[1]</sup> Cf. *Digesto* X 1, 13. <<

 $^{[1]}$  Cf. Hesíodo,  $Trabajos\ y\ Días\ 346\ y\ sigs. <<$ 

[2] Los procesos inestimados (*díkai atímētoi*) eran aquellos en que no se podían evaluar con precisión los daños producidos; se establecía entonces para el culpable de los daños una multa fija (cf. 25 de este mismo discurso). <<

[3] El medimno equivale a 51, 84 litros. <<

[4] Ciudad del Atica, patria de Esquilo y famosa por el culto y los misterios de Deméter. <<

<sup>[5]</sup> Cf. Contra Panténeto 51. <<

[1] Realmente, lo que exigen es el cumplimiento de la cláusula penal, a cuyo tenor la deuda se duplica en caso de incumplimiento del contrato. <<

[2] En total, la cuarta parte de un óbolo. <<

[3] Cf. Contra Fenipo 12; Contra Evergo y Mnesibulo 77. <<

[4] Cf. Contra Zenótemis 14; Contra Apaturio 6. <<

[5] Recuérdese la prohibición de transporte de trigo a otros puertos. <<

[6] De regla en el préstamo a la gruesa. <<

<sup>[7]</sup> Cf. Contra Lácrito 46. <<

[8] Cf. Contra Apaturio 1; Contra Lácrito 46. <<

[9] Cleómenes de Náucratis, nombrado sátrapa por Alejandro después de la conquista de Egipto. <<

<sup>[10]</sup> Cf. Listas, XXII 13-14. <<

[11] Es decir, la sentencia. <<

<sup>[12]</sup> Aquí se contradice el dicente, pues Dionisodoro no se niega a pagar el capital. No obstante, es posible que *arkhaia* englobe el capital duplicado en virtud de la cláusula penal; la interpretación, empero, es forzada. <<

 $^{[13]}$  Hay, pues, solidaridad pasiva. <<

 $^{[1]}$  Como es sabido, tal registro ( $l\bar{e}xiarkhik\acute{o}n$  grammate $\hat{i}on$ ) servía de base para las movilizaciones. <<

[2] Cf. Contra Estéfano II 7. <<

 $^{[3]}$  Expresión clara y sucinta del porqué del no florecimiento en Atenas de una pléyade de juristas semejante a la romana. <<

[4] Unos seis kilómetros. <<

<sup>[5]</sup> Con este nombre se conoce el último período de la guerra del Peloponeso (413-404 a. C.), debido a la ocupación de Decelea por Esparta. <<

[6] Isla del mar Jónico, frente a Acamaría y muy cerca del Epiro. <<

 $^{[7]}$  La ley prohibía sólo el matrimonio entre hermanos uterinos. <<

 $^{[8]}$  Antes de la reforma de Clístenes, cada una de las cuatro tribus se dividía en tres fratrías, la fratría en treinta estirpes o  $g\acute{e}n\bar{e}$ , a los que pertenecían treinta  $genn\^{e}tai$ . Después de Clístenes, fratrías y  $g\acute{e}n\bar{e}$  sólo tuvieron significación religiosa, no política. <<

[9] O presidente, electo por un año, de la fratría. <<

<sup>[10]</sup> Cf. Contra Macártato 79. <<

[11] Se refiere a un decreto de Pericles, reimplantado durante el arcontado de Euclides (403-402 a. C.), por el cual era requisito indispensable para gozar de la ciudadanía ser hijo de padre y madre atenienses. El orador resalta, asimismo, su carácter irretroactivo. Cf. ISEO, VIII 43. <<

[12] Esto no es cierto, pues mediante el pago de un impuesto podían concurrir al mercado; cf. núm. 34. <<

 $^{[13]}$  El nuevo proponente del decreto antes citado. <<

 $^{[14]}$  La expedición a Sicilia tuvo lugar en 415 a. C. Para lo demás, cf. Tucídides, II 34, 5. <<

<sup>[15]</sup> Ciudad del Helesponto. No se sabe con exactitud si el personaje al que se refiere el orador es Trasibulo de Estirea, el restaurador de la democracia en 403 a. C., o su homónimo de Colito, estratego en 387 a. C. y político de los años siguientes. Cf. Jenofonte, *Helénicas* IV 8. 25, y V 1, 25. <<

 $^{[16]}$  Las partes habían jurado hablar del objeto del proceso, sin salirse de tema. Cf. Aristóteles. Constituci'on... 67, 1. <<

<sup>[17]</sup> La *exōmosía*. <<

 $^{[18]}$  La denominación se debe a que su estatua se halla situada en el cerco, valla o patio ( $h\acute{e}rkos, herke\^{i}os$ ). <<

<sup>[1]</sup> Cualquiera podía perseguir mediante *éndeixis* (delación por escrito), ante el magistrado competente (los tesmótetas, por lo regular), al átimo que ejerciera funciones que le estaban vedadas, e incluso proceder a su arresto y encarcelamiento hasta la celebración de la vista. <<

 $^{[2]}$  Pues heredaría la atimía a la muerte de su padre y ya no podría perseguir en juicio. <<

<sup>[3]</sup> Phásis. <<

[4] Una copia de las denuncias era expuesta junto a las estatuas de los epónimos, o, como aquí, delante de la oficina de los epimeletas portuarios. <<

 $^{[5]}$  Lo que suponía su extinción. <<

 $^{[6]}$  La  $apagar{o}gar{e}<<$ 

[7] Los héroes epónimos daban su nombre a las tribus. <<

[8] O funcionarios que recibían la relación de deudores. Cf. *Contra Macártelo* 71, y Andócides, *Misterios* 77. <<

[9] O insignias de su autoridad. <<

<sup>[10]</sup> Año 343 a. C. <<

 $^{[11]}$  Cosa mal vista, aunque legalmente permitida. <<

 $^{[12]}$  Isla del Egeo, frente a la costa de Frigia. <<

<sup>[13]</sup> Célebre logógrafo y político adversario del partido macedón, cuyos discursos nos dieron a conocer, parcialmente, los hallazgos papirológicos de la segunda mitad del siglo XIX. <<

<sup>[14]</sup> De Enos, ciudad de la costa sur de Tracia, cuyas leyes alcanzaron cierta celebridad. Cf. Teofrasto, *Sobre los contratos*, en Estobeo, *Florilegio* 44, 22 Meineke, 20 Hense. <<

[15] Cf. Dinarco, Contra Demóstenes 63. <<

[16] Un gimnasio de Atenas. <<

[17] Eran necesarios seis mil votos, es decir, Asamblea plenaria, para adoptar decisiones de carácter individual (ostracismo, concesión graciosa de ciudadanía, de impunidad al proponente de medidas ilegales, como la que cita el orador). <<

<sup>[18]</sup> Cf. Aristóteles, *Constitución de Atenas* 59. <<

<sup>[19]</sup> Político adversario de Eubulo y del partido macedón; cf. *Embajada*, 293; PLUTARCO, *Demóstenes* 13, 6; 23, 4-6; y ARRIANO, *Anábasis de Alejandro* I 10, 4. <<

<sup>[20]</sup> De Melos, isla del Egeo sur. <<

[21] De la tribuna, se entiende. <<

[22] Cf. Tucídides, VIII 90 y sigs. <<

 $^{[23]}$  Miembro de los Treinta y tío de Platón. <<

[24] Pues el extranjero puede ser parte, en determinados casos, en procesos civiles y penales, y también testigo, mientras que el átimo no. <<

<sup>[25]</sup> Es una fórmula típica de logógrafo, en la que el nombre del presunto sinégoro (auxiliar) quedaba en blanco. <<

<sup>[1]</sup> Se alude al procedimiento del sorteo para la designación de los miembros del Consejo de los Quinientos (cincuenta por tribu) sobre la base de las listas presentadas por los demos; al examen o *dokimasía*, a efectos de comprobación de las condiciones legales de cada candidato, y al juramento de observancia de las leyes solonianas, compromiso de no prender a ningún ateniense, salvo en ciertos casos, y de dar los mejores consejos al pueblo. <<

[2] Año 348 a. C. <<

[3] Los miembros hacían propuestas en el seno del Consejo para que éste elevara un proyecto de decreto (*proboúleuma*) a la Asamblea. <<

[4] Cf. Contra Nicóstrato. <<

[5] Es decir, aceptaron la contraestimación del condenado. <<

[6] Nótese la ironía: el texto dice *éranon*, préstamo gratuito o de socorro que se concedía entre amigos. <<

[7] O santuario de Palas, donde se juzgan las causas por homicidio involuntario e inducción al asesinato, si la víctima es ciudadano, y de asesinato, si meteco, extranjero o esclavo. <<

[8] Subrayando su condición de esclavas. <<

[9] El conocido logógrafo. <<

 $^{[10]}$  Los esclavos también podían ser iniciados en los misterios. <<

<sup>[11]</sup> Cf. Contra Zenótemis 30. <<

 $^{[12]}$  O banquete que se celebraba después de la victoria. <<

<sup>[13]</sup> Año 374-373 a. C. <<

 $^{[13 ext{bis}]}$  Una especie de divinidad arcaica. <<

 $^{[14]}$  Cf. Contra Teócrines 19 y sigs., Lisias, XIII 12, e Isócrates, XVII 14. <<

<sup>[15]</sup> Cf. ISEO, III 9 y 78. <<

<sup>[16]</sup> Cf. Contra Beoto I 4; II 11; Contra Calipo 15 y sigs., y Contra Eubúlides 23 y sigs., y 54. <<

 $^{[17]}$  El discurso I de Lisias ofrece importantes noticias sobre el adúltero sorprendido in fraganti. <<

<sup>[18]</sup> Cf. Contra Teócrines 32, Contra Midias 179, y Aristóteles, Constitución de Atenas 56. <<

 $^{[19]}$  Esta hierogamia se celebraba en las Antesterias. Cf. Aristóteles,  $Constituci\'on...\,3,\,5.<<$ 

<sup>[20]</sup> El derecho penal es el primero que aparece en toda sociedad, dado que la noción de delito se confunde con la de impiedad, y, consecuentemente, la pena tiene como objetivo aplacar a los dioses agraviados. Cf. núm. 77. <<

 $^{[21]}$  Anteriores al año 403 a. C. <<

[22] Febrero-marzo, en él se celebraban las fiestas de las Antesterias en honor de Dioniso. <<

[23] Desempeña un cargo de carácter vitalicio, y, entre otras funciones suyas, cuéntase la de asistir al juramento que prestan magistrados y altos funcionarios. <<

[24] Forman un grupo de catorce mujeres que, elegidas por el arconte rey, asisten a la reina en sus funciones religiosas. <<

<sup>[25]</sup> Las teenias eran fiestas de la campiña en honor de Dioniso, también llamadas Dionisias rurales. <<

<sup>[26]</sup> Cf. Esquines, *Contra Timarco* 183, quien atribuye a Solón la ley que a continuación se lee. <<

 $^{[27]}$  O pórtico de las pinturas de Polignoto, que dio su nombre a la escuela estoica. <<

 $^{[28]}$  Cf. Tucídides , I132, 2. Pausanias, III 8, 2, atribuye el dístico a Simónides. <<

 $^{[29]}$  Cf. Tucídides, II 2-6, 71 y sigs., y III 20-24 y 52-68. <<

[30] Perteneciente a la familia de los Eumólpidas, que gozaba del privilegio de tener el sacerdocio y dirección de los misterios hereditariamente, el hierofanta los presidía, asistido del *dadoûkhos* y de dos *hierofántides*. <<

 $^{[31]}$  Fiesta de recolección (cuando los bueyes aplastaban las gavillas) en honor de Deméter, Core y Dioniso, se celebraba en el mes de posideón. <<

 $^{[32]}$  Apolodoro ha perdido el control y reconoce su papel en el proceso. Cf. núm. 126. <<

[33] Cf. Contra Panténeto 40. <<

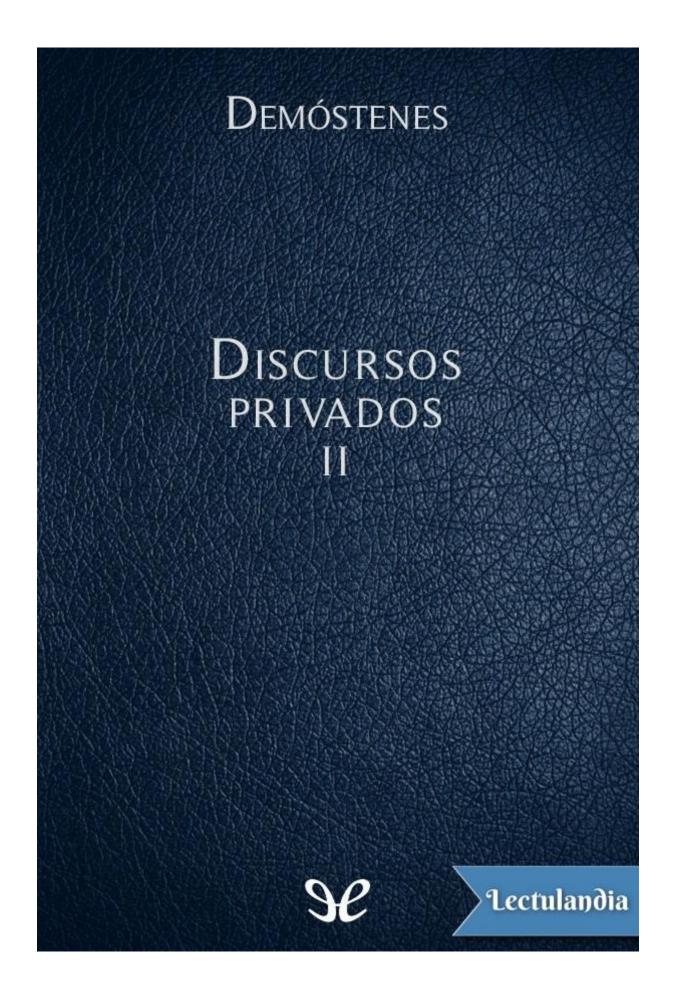